







422 LAR10

## HIJO MIO!

ES PROPIEDAD

## SALVADOR HARINA

## HIJO MIO!

VERSIÓN CASTELLANA

DE

### MARÍA DE LA PEÑA

TRUSTRACION DE

F. GÓMEZ SOLER



## BARCELONA BIBLIOTECA «ARTE Y LETRAS»

DANIEL CORTEZO Y C.\*, Ausias-March, 95

# 101M06161



Establecimiento tipografico-editorial de DANIEL CORTEZO y C.ª



Salvador Farina



#### Á

## Dis Linos

Para que, cuando dejen de ser mños, hallen en estas paginas los afectos sencillos de su edad actual, y para que más tarde conserven buena parte de los que sentia quien tanto los amó.

Salvador Harina.

Millan, i Noviembre 1881.





## AL LECTOR

ductora, un modelo de sencillez, de ternura y de gracia. Por eso la ha vertido al idioma español, y por eso la publica en el presente volumen.

Salvador Farina es uno de los escritores amenos que mejor poseen hoy en Europa el arte de narrar, conmoviendo al lector con recursos naturales y honrados. Su pluma engrandece los asuntos más baladíes y da a los tipos mas vulgares proporciones literarias. El interes y el sentimiento se desarrollan en este autor á través de las escenas comunes de la vida, sin apartarse de la verosimilitud ni de la moral cristiana. A esto deben, sin duda, sus obras el ser ya conocidas en todas partes

En España circulan más entre los literatos que entre el público, y á excitación de algunos de aquellos, se atrevió la traductora á publicar, años pasados, la novelita Amor vendado, cuyo lisonjero éxito la anima á dar á luz la presente y aun a continuar la versión de otras más importantes.

À Farina le deben las letras españolas consideración y gratitud; porque ocupado en su querida Milan, la patria de sus libros, en dar á conocer las buenas obras de la literatura extranjera contemporanea, traduce y publica por si propio en hermosa lengua italiana los escritos de nuestros ilustres prosistas con interés fraternal.

Justo es, pues, que aqui se le pague en la misma moneda, aun cuando la persona encargada de hacerlo se halla desprovista de las dotes necesarias para cumplir dignamente su cometido.

Farina es apellidado en su país el Dickens italiano; pero no porque la critica le considere remedo del gran novelista ingles, sino porque participa de sus pensamientos y de las hellezas de su estilo. Crcese en Italia, por el contrario, que Farina es superior a Dickens (para el momento presente, al menos) porque sus obras son mas universales, mas concretas y de mayor intención dentro de su sencillez. Pasó inadvertido y hasta contrariado en sus primeras narraciones: Dos amores y Un secreto, las cuales eran juzgadas por el prisma de los actores antiguos, y en consecuencia tachadas de pobreza de fondo y de excesivo naturalismo de forma; pero al dar a luz El Tesoro escondido y Amor vendado se vió que lo que aparecía era un autor de escuela propia, ingenio singular y profundamente analítico, cuyos trabajos adquiririan bien pronto an puesto distinguido en Italia y entusiasta acogida en todas

partes. Así ha sucedido.

El lector va a saborear el precioso poema de la familia que se contiene en las novelas Antes que naciese, Las tres nodrigas, Valor y adelante, Mi hijo estudia, El Intermedio, La pagina negra, Mi hijo se enamora. El marido de Laurita y ¡ Abuelo l cuyo conjunto excede en interes y candor à las mas hellas poesias rimadas de otros tiempos. Quiza, el empeño de Farina en seguir con rigorosa exactitud las huellas de la naturaleza, que es el caracter distintivo de sus obras, le obligue alguna vez à consignar ciertos pormenores demasiado íntimos de la vida ordinaria; pero la traductora los respeta, porque asi conviene á la narración, y porque nunca se apartan de lo culto y lo honesto. En cambio, los primores de estilo, la riqueza de observaciones y las gracias del relato abundan de tal manera en sus paginas, que no es aventurado decir que el que las lea, seguirá con delicia hasta su término, aun pasando por las impropiedades y deslices de que sin duda no se halla exenta esta versión que se ofrece al público.

LA TRADUCTORA.

## ANTES QUE NACIESE

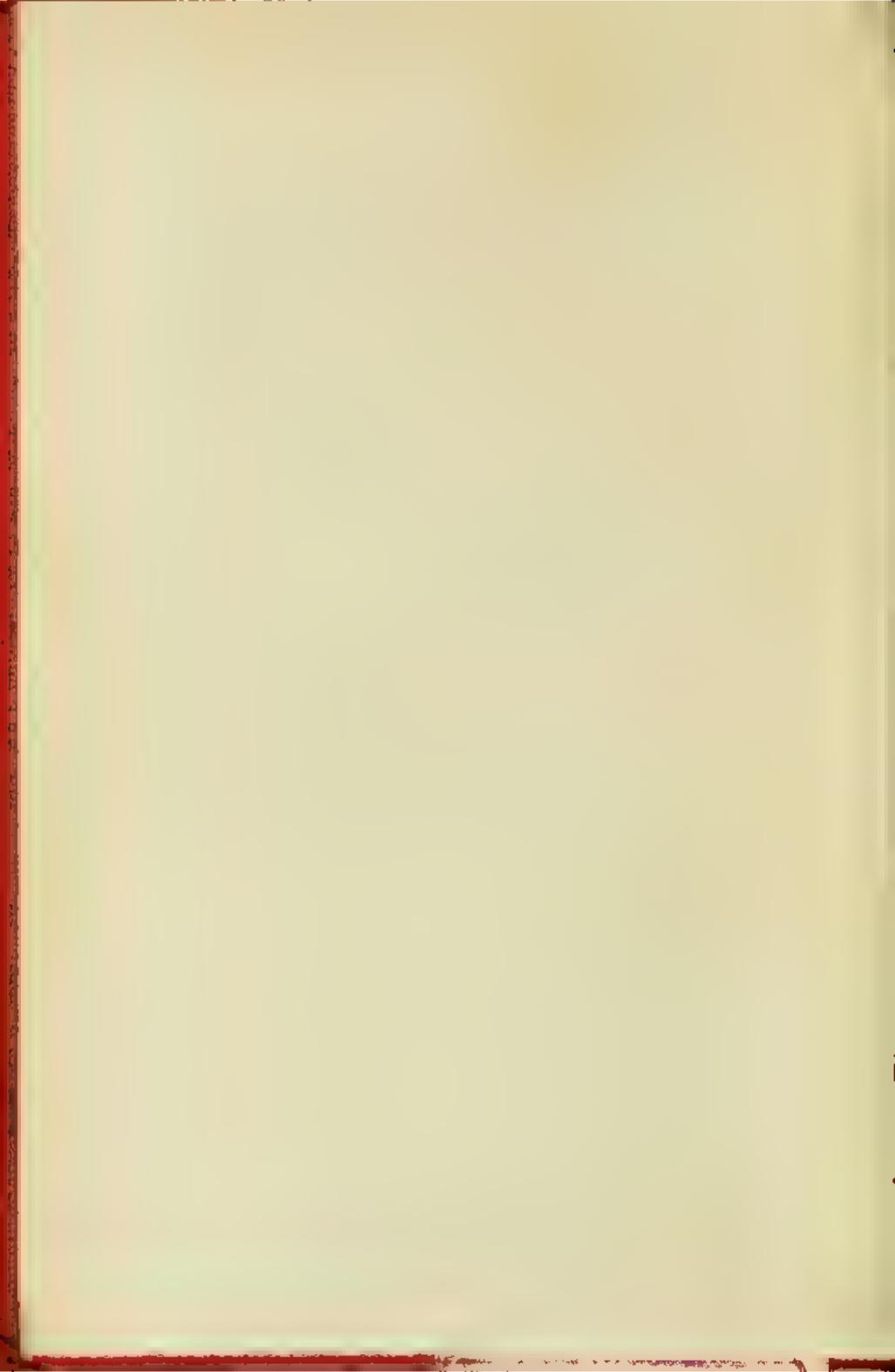



#### ANTES QUE NACIESE

I

habíamos esperado nunca. Nos habíamos casado sin segunda intención, únicamente por casarnos el día de la boda parecióme el día mas bello de mi existencia, porque con el empezaba la vida nuestra. Ver algo mas alla de un amor grande, imaginar otro goce que el de cruzar el mundo por el mismo sendero, del brazo Evangelina y yo, me hubiese parecido como el ultraje de un enano al gigante que nutríamos en el pecho.

Escribo nutríamos porque también Evangelina me amaba mucho, sin lo cual no se hubiese arriesgado a ser la señora de Placidi.

En aquel tiempo, aun no había empezado a cavar en la mina del código civil, y el estudio del abogado Placida no pasaba de proyecto por junto, tenia entonces, (como sigo teniendo), un nombre de bautismo grotesco; de aquellos que apagarían un incendio amoroso: mi mujer me llama Onda (mote ya admitido), pero mi verdadero nombre—no lo creercis—mi nombre es Epaminondas.

Deciamos, pues, que no lo esperabamos ya, esto es, que no lo habíamos esperado nunca, porque nos hab amos casado sin segunda. No por eso habían faltado comentarios.

A nuestro regreso del viaje de boda, parientes, amigos, amigas, cuantos nos esperaban en la estación, nos accerieron con ciertas sonrisas que me hubiesen corrido a no estar dispuesto a tomarlo a buenas. Mi Evangelina, indefensa la pobrecita, cuanto mas reia yo, tanto mas se sonrojaba, parientes y amigos eso querían; eso completaba su felicidad.

-¿llay novedades?-decian.

Y miraban a mi mujer de hito en hito, y la sujetaban a un interrogatorio malicioso, del cual la pobre no comprendia gran cosa, despues me miraban con aire de complicidad, y me daban papirotazos en las espaldas gumandome el ojo. Mi suegro, hombrecilio de buen humor y muy vivaracho, no hacia mas que dar vueltas al rededor de su hija y preguntarle. - Me lo has traido?-como si lo trajese en una maleta Por fin, un profesor de aritmètica, abusando de su profesion y de su ciencia, hizo un calculo atrevido delante de mi l'vangelina, y sostuvo que, habiendonos casado en julio, el deb a venir en marzo con las primeras violetas. Naturalmente, todos ellos no decian claro de quien se trataba y en esto consistía precisamente la gracia. No era dificil comprender que se trataba de mi hijo.



sión de los pronósticos fué renidisima. Para mi suegro, no había duda, era varón (un ingeniero); pero la vieja tia Simplicia, la cual se ofrecia para tenerlo en la pila bautismal, aseguraba que debia ser niña, y dejaba comprender de mil modos, sin decirlo, que lo mejor que podía hacer la nonnata Simplicilla, era copiar, andando el tiempo, las gracias y elegancias de la madrina. Para contentarlos á todos. respondía yo invariablemente que mi hijo era neutro y lo decia riendo sin ocurrírseme la idea, im-

puesta a los padres en ciernes, de tener que adorar durante muchos meses à un hijo sin sexo, pero cuando imaginaba haberlos obligado a que dejaran en paz por largo trecho a mi pobrecilla mujer, no faltaba un pensador mas agudo que yo, el cual, muy serio, sugeria a mi mujer la manera mejor de contestar al papa y à la madrina...—Que sea un par—decia...—ya que esta usted puesta...

Pero no, hombre de Dios, que no estaba puesta. Hubicsemos reido grandemente del engaño de todos, si no nos hubiese entrado escrúpulo. Parecianos que teniamos obligación de esperar a la pobre criatura que a toda costa debia venir con las violetas, de hablar algunas veces como si lo creyesemos, por no darnos aires de rechazarla de los abrazos de su papa y de su mama.

La aritmetica del profesor comenzó a servirnos tambien a nosotros, pero sin angustias ni desalientos nos declames elas violetas vendran antes que el,o y nos habiamos resignado a verlo venir con las rosas y los lirios.

Y cada mes que pasaba, mientras leiamos el desconsuelo en la cara de mi suegro, de la tia Simplicia y demus parientes, las amigas y los amigos, en todas las gradaciones de la compasion y de la misericordia, nos daban a entender que no éramos buenos para nada.

Nos picamos y fue inutil, vinieron las violetas, vinieron las rosas no trayendo mas que su perfume, y vinieron los lírios ay de mital solos también. Aquel hijo que no se decidia a venir al mundo turbaba ya nuestra paz. Adivinaba yo que bajo la risa alegre de mi mujer se ocultaba secreta angustia, y no siempre logro borrar con mis caricias las nubes de su frente.

Con frecuencia la sorprendia inclinada sobre su labor, pero sin dar un punto, con los ojos fijos en el suelo me aproximaba despacio, muy despacio, y la besaba en el cuello ella se estremecia, diciéndome: —«P.caro'»—porque la había asustado, y al fin me mostraba su cara sonriente, pero hiciera o dijera lo que quisiese, advertia siempre una lágrima en sus bellos ojos y en su dulce sonrisa un pensamiento fugi-

tivo y triste. ¿ Cuál?

Me lo dijo un dia temblaba la pobrecilla de no bastar a mi felicidad, confundida y desalentada de no saber regalarme un muñequito color de rosa, y aun cuando yo le dijese que no me importaba, que no sabría que hacer de él, me miraba a los ojos y suspirando, añadía:

—¡ Ya ves! El matrimonio no es lo que pensabamos. ¿Cuando te persuadiras de que el nuestro podía ser

mejor...?

No le dejaba terminar la frase; le cerraba la boca con un beso, le hacia dar una vuelta de wals por la sala, y si no bastaba aún, la cogra en brazos, como à una niña, y la paseaba por nuestra casa que se componia de cuatro piezas sin contar un zaquizamí para la criada. Acababa por reirse.

Mi mujer no era ligera y yo no la dejaba en el suelo sin protestar que para un hombre como yo el peso de una mujer como ella era suficiente, y que por caridad no viniese a cargarme sobre la espalda un muñeco

desconocido.

Mofabame alegremente de mi futura prole; aun habría hecho mas; no me hubiese disgustado el parecer un padre desnaturalizado con tal de mostrarme lo que era en verdad: un marido ejemplar.

Con estas artes logre persuadirla de que lo mejor que podia hacer era mostrarme su cara gozosa y ale-

grarme la vida con la luz de sus serenos ojos.

Una vez me dijo

- -¿Es cierto que no lo has deseado nunca?
- —¿El qué? —Un hijo.
- -Nunca-respondí solemnemente.

Horrorizòse por mofa; y prosiguió:

—Se me habia metido en la cabeza que tú lo esperabas, que no podrías vivir sin el, que lo amabas mas que à mi... y estaba celosa.

-,Bah!-exclame-no estando ni siquiera concebi-

do, ¿cómo podía amarlo?

-Eso pensaba yo tambien; ¿como amar a quien no ha nacido y que no quiere nacer, solo porque, si naciera, sería hijo nuestro? Al fin es un desconocido. Y despues te miraba de soslayo, te veía pensativo y decia para mi: «Piensa en el, no esta tranquilo, lo adoral»

Pobre Evangelina! Me amaba de veras.

Amaba tambien el orden, o mas bien otra cosa superior al orden la simetria, porque es preciso no confundir estas dos virtudes domesticas. El orden puede constituir un habito, la simetria es un sentimiento, siempre mas exigente.

l'ara comprender cuantos sacrificios, aunque pequenos, me costó aquella simetria tirana, preciso es hallarse en situación de poner una casa con el bolsillo flaco y haber tenido ante los ojos cuatro paredes, en las que decentemente no podian colocarse menos de ocho cuadros, cuando tan solo poseia media docena justa.

Pero mi mujer me amaba mas que a la simetria, y he de sostener a la faz de todos, que habia colocado bien sus afectos, a lo menos respecto a la simetria A veces me conducía de la mano misteriosamente a una estancia, diciendome — Mira. Yo miraba y no veia nada hasta que al fin advertía con sorpresa que mi mujer habia encontrado manera de mejorar una simetria que parecía inmejorable: entonces nunca olvidaba decirle:—¡Bravol—

Algunas veces anadia yo — Ves, estas seis sillas tan bien distribuidas, dos a los extremos de la mesa, quatro respaldandose en la pared, ¿no parece que tengan conocimiento y que obedezcan a una inteligencia tacita? Mueve una, y desaparece la inteligencia que las anima las sillas se reducen nada mas que a sillas y paciencia si fuesen al menos de maderas preciosas y forradas de damasco..., pero son de nogal.... con el asiento de paja.

Evangelina reia, reia porque estaba contenta, y yo

proseguia:

—Si aquel chicuelo que a estas horas debia estar en el mundo se decidiese alguna vez a venir de verdad sabes tu las proezas que aprendería con el tiempo?... Á maltratar tu simetria, a echarla de casa, como hacen ciertos artistas conocidos mios, quienes, en vez de pintar bellos cuadros ó escribir buenos libros, tienen por mas cómodo pasar por genios haciendo la guerra a los instintos de los burgueses, al convencionalismo y al sentido común.

—¿ Piensas en él todavia ?— me preguntaba Evangelina con adorable desaliento.

El era el chico.

Y tenta que repetirle, por la centesima vez, que era feliz así, que no deseaba nada y que for el contraru...

— Dilo, dilo, que por el contrario...

¿Lo dire? No solo era feliz y no deseaba nada, sino que me parecía que un hijo me habría dado mas cuidados que satisfacciones. ¿Que hubiese hecho de un heredero antes de haber acreditado mi bufete de abogado para confiarselo en mi vejez? Esperaba con cierta impaciencia la clientela, a ésta sí, pero en la primogenitura no pensaba nunca sin algún terror.

Á fuerza de economias, saliamos adelante no sin pecar siete veces al dia de deseo y fabricando castillos en el aire que desafiaban arrogantes todas las leyes del equilibrio. Pobres los dos, Evangelina con su mezquino dote, yo con mis códigos y con mi título de doctor, hacíamos cuentas galanas para el porvenir.

Bien pensado, un hijo había de ser una carga abrumadora, y no comprendo cómo aquel buen hombre de mi suegro que había sudado tanto para juntar la dote de su hija, y que nunca se hizo ilusiones sobre mi caudal, se obstinase ahora en que el apendice de un hijo era necesario a nuestra felicidad.

-Los hijos-decia yo filosoficamente-vienen al

mundo desnudos y con mucho apetito.

Y esta maxima sencilla y profunda inspiraba otras reflexiones menos sencillas, pero no menos profundas, a mi mujer, la cual era en todo de mi opinión

-Un hijo-decia ella-seria tal vez una felicidad, pero no podriamos ir al cafe por la noche, ni al teatro.

—En cuanto a eso—contestaba yo—bastaria que dejase de fumar... Es un sacrificio, pero por mi hijo lo haria

Creiame un héroe cada vez que encendía el cigarro.



H

Habiamos tomado la costumbre de comer en una fonda distinta cada día.

—¡Què bien pensado!—decia mi mujer ingenuamente —No me fastidio en hacer provisiones, no me
enfado porque la criada haya pagado caras las legumbres tempranas, no me aburre ver soplar el hornillo
que no quiere encenderse cuando tengo apetito, no hay
peligro que el estofado se requeme ó que la menestra
se ahume; nuestra mesa esta puesta a toda hora: en
invierno comemos en un hermoso salon mas grande
que nuestras habitaciones juntas, escogemos una mesita al lado de la vidriera para ver la gente que pasa;
en el verano comemos en un jardín y basta tocar el
vaso con el tenedor para tener cuanto queremos como
en los palacios de las hadas.

-Pagando al fin-añadía yo riendo.

Y Evangelina, armandose de su experiencia de ama de casa, me probaba, como dos y dos son cuatro, que en resumidas cuentas, la misma comida de la fonda nos hubiese costado mucho mas en casa; ya no me quedaba otro recurso que inclinarme ante sus matemáticas, rogandole con una sonrisa, que perdonase á un ignorantón la felicidad que no merecía

llabiamos tomado por modelo de nuestro lejano porvenir à una pareja de ancianos, llenos de arrugas y de buen humor. Iban todos los dias a la fonda, ella se quitaba un sombrerillo que parecia un embudo, el se apresuraba a colgarlo por las cintas, del cordon de la campanilla, luego se sentaban, mostrandonos sus cabezas encanecidas. Platicaban en voz baja largo rato antes de decidirse a pedir de lo mismo, despues lo pedian alegremente, lo veian venir sonriendo y se lo comian con naturalidad, felicitandose de vez en cuando con la mirada, del acierto que habian tenido. Cuando se marchaban cogidos del brazo, parecíanos que había desaparecido del comedor la alegría. Evangelina y yo callabamos un rato, después el uno ó el otro deciamos.

- Tambien nosotros haremos esa figura: no teniendo hijos ni otros impedimentos, tambien vendremos a comer á la fonda...

En suma, nos queríamos mucho y estabamos persuadidos de que el mundo comenzaba y acababa en nosotros.

Itabia que vernos cuando saliamos de la fonda yo con el cigarro encendido en la boca, erguido, altivo, satisfecho, mi Evangelina, serena y sonriente, gozosos el uno y el otro, a la grata luz del poniente, o con la tormenta de verano, que amenazaba hacernos correr hacia casa, o contemplando una magnifica nevada; habia que vernos entonces para comprender cuan exquisito sentimiento emana de una digestión perfeccionada entre dos que se quieren bien.

¿Nos vamos ?¿Nos quedamos ?¿Tomamos por la derecha o por la izquierda Hacemos, en una palabra, lo que nos da la gana.

No hay peligro de que durante nuestra ausencia los chiquillos rueden escalera abajo ó se cacheteen como buenos hermanos, ó prendan fuego a las sabanas de la cama con algun fosforo hurtado en la cocina.



—¿Oyes? Es un muñeco que chilla como una prima donna o una prima donna que?... No hay miedo, es un chiquillo. Levantamos la mirada al tercer piso, de donde bajaban aquellas notas de soprano, y seguimos adelante: aquel niño no era nuestro. Y pensamos ¡pa-

ciencia! pobre madrecita: ¡gajes del cielo!

Poco despues encontramos otro chicuelo, que empieza a andar; ¡que hermoso es! se bambolea y da ganas de seguirle los pasos con un almohadón en la mano para ponérselo a los piés antes que caiga y se lastime; pero vedlo, se planta en medio de la calle, y no quiere moverse; la madre, el padre, la niñera se ingenian para persuadirlo, sin lograr nada; intentan cogerio por la mano y el hombrecito empieza à soltar berridos tan formidables que son capaces de apagar los de su colega del tercer piso, el cual probablemente esta escuchandole. El alboroto reune gente... ¿ Que ha ocurrido? Nada de extraño; la cosa no puede ser más natural; pero la madre se sofoca, el padre quisiera que se abriera la tierra y se lo tragase; la niñera lo recogetodo y sigue adelante, la familia apresura el paso hacia casa, algunos rien, la gente se desbanda.

Nos miramos silenciosos y despues digo en tono de

broma:

—Son los primeros consuelos que un muchacho bien educado da à sus padres.

-Nada sin duda en parangón de los que les reserva

para la vejez-dice Evangelina.

—Cuando esté en la Universidad de Pavía – prosigo yo – entrara en tratos con alguna Rosita, amiga de los estudiantes y del veinte por ciento al mes.

 Y cuando por dos palabras dichas demasiado fuerte en el café, vaya «al campo», como dicen, con algun

condiscipulo...

-O cuando... ah!-interrumpo sobrecogido de una idea compasiva-si aquel pobre padre pudiese ver des-

de ahora los dolores que le reserva ese muchacho, buena zurra le daría de seguro... pero no ahora... – añado—pensandolo mejor.

-¿Por qué ahora no?-pregunta Evangelina.

Me rei, me comprendió y me volvi a reir tan fuerte, que los transeúntes nos miraron, despues se volvieron para mirarnos aún, y oimos a algunos que decian—Son reción casados: son felices!—Y me volvi también, y los mire indulgente, y dióme tentación de decirles

—Si, señores, esta es mi Evangelina; no hace mucho que nos casamos; nos queremos y somos felices.



#### Ш

En muestro egoismo habiamos escogido un compañero, pero con juicio; era un amigo discreto que cantaba todo el dia nuestro epitalamio, tomaba parte en nuestras alegrías sin pretender nunca que le dicramos mas de lo que podíamos. No era un fenix como podreis creer, pero si era de la familia. ¿ Y como se llamaba? Se llamaba mirlo sin que fuese propiamente un mirlo ni tampoco un estornino, ni mucho menos un canario, cantaba como un tenor di cartello, silbaba como un abonado, dada nuestra ciencia ornitologica, para mi y para mi mujer aquel prisionero era un mirlo. De todos modos vivió y murió llevando este nombre prestado y usandolo lo mejor que pudo

Aun recuerdo aquel dia cruel desde la mañana nuestro compañero, podría decir nuestro hijo, estuvo en un rinconcito de la jaula, inmovil, con los ojos apagados; de vez en cuando intentaba picotear de mala gana un insecto que volvia a caer de su pico, y permanecía indiferente a la tentacion de exquisitas lombrices capaces de hacer la felicidad de un mirlo, mi mujer no sabía qué pensar, preguntaba a los vecinos y a los que no lo eran, que enfermedad podia ser aquella y como se podria curar. En ocasión tan dolorosa dió prueba de un corazón verdaderamente maternal, prodigando mil ternezas à la pobre avecilla, llamandola con cien graciosas expresiones... pero en vano. Después de haber sido mirlo injustamente durante su vida, aquella criaturita alada debia morir en la flor de la edad, como se dice, sin que fuese conocido su verdadero nombre Nadie me lo quitara de la cabeza aquel pobrecito se habia dado voluntariamente la muerte para sustraerse a un mundo lleno de injusticia y de ignorancia, porque el portero que lo habia cuidado en sus últimos dias y que ofreció solemnemente salvarlo, descubrió, haciéndole la autopsia, que el difunto había tragado una aguja de coser. El hierro homicida le había pasado el ventrículo de parte a parte; el portero se horrorizaba, horrorizabame tambien yo, y entre los dos acordamos dar sepultura al muerto sin descubrir a mi mujer aquel oculto drama del que teníamos a la vista la catastrofe cruel.

No quisiera pecar con juicios temerarios contra el projimo, pero pequé entonces y al repetir hoy mi sospecha no me parece que la culpa se agrave tanto para no poderla contar: cierto embarazo del portero, una pluma traidora que como una acusación se le había agarrado a la chaqueta, y sobre todo la singular premura de manifestarme que nuestro mirlo hab a sido enterrado en el jardín, todo esto me indujo fatalmente á creer que la sepultura viva fuese él mismo, como si leyese su epitafio sobre su barriga. Si, porque el difunto estaba gordo; los disgustos no le habían qui-

tado el apetito y hasta el dia que formulo el negro proposito de suicidarse con una aguja de coser robada a mi esposa, había picoteado los insectos y los pedacitos de carne que le daban, con la avidez del mirlo más bien intencionado de la creación. Quisiera equivocarme, encontraria en ello una especie de consuelo, pero temo que, por lo mismo que no era mirlo, había sido el mas sabroso de los mirlos.

Mas tarde, pasada la impresión de la catastrofe, halle fuerzas para reir y escribir un epitafio, y mi solo sentimiento fue el de no poderlo esculpir sobre su

verdadera sepultura.

La pérdida de aquella criaturita incógnita que nos saludaba cada mañana, que venia a picotearnos carinosamente los dedos, que no nos había costado ningún disgusto, me había conmovido tambien. Por algun tiempo, siempre que veia una jaula vacía tornaba a mi memoria el compañero de nuestro talamo infecundo y dichoso. Verdad es que, viendo a mi Evangelina enternecida, me apresuraba a consolarla diciendole que, segun la teoría de la transmigración de las almas, nuestro mirlo debia sin duda ser a esta hora un perrito y tal vez con el tiempo se haria digno de nacer hombre... é hijo de la señora Evangelina, esposa del abogado Placidi.

La idea era disparatada, pero produjo su efecto.... Nos pusimos de buen humor.

-¡Considera-me decia alguna vez mi mujer-si en vez de perder un mirlo hubiésemos perdido un hijo!

Lo pensaba y venian a la mente diez madres desesperadas por haber perdido a sus hijuelos, un padre enloquecido, otro suicida por la misma causa, y afirmaba muy serio que para no ver morir a un hijo la unica precaución aconsejada por la experiencia era la de no verle nacer. Y me frotaba las manos y reía y estaba contento viendo contenta a la compañera de mi existencia, sin que hubiese entre nosotros y nuestra felicidad mas que un deseo vehemente, un deseo modesto el primer cliente.

¡Oh! ¡el primer cliente!

Lo esperabamos de la mañana á la noche registrando los codigos para estar preparado a recibirlo digna mente, daba descanso a mis libros, ordenaba en carpetas mis cartas y así dispuesto desafiaba la mirada mas suspicaz à que reconociese si aquello era tener en orden los asuntos. Alguna vez mi primer cliente venia con un caso intrincado, yo le daba audiencia gravemente; le excitaba a la lid y me proponia guiarlo sin gran premura, por la escala de todos los tribunales competentes, iniciandole en los misterios de los procedimientos civiles.

Me oia; y a cada palabra difícil que salía de mi boca, abría los ojos asombrado y se marchaba aturdido de mi ciencia y dispuesto a confiarme su litigio. ¡Caros ensueños!... Un día desperté súbitamente de este sonambulismo.

Mi Evangelina estaba mala; mas de una semana que no comia casi nada; se lamentaba de incierta dolencia, un malestar inexplicable, un poco de languidez.

—No sera nada—decia; y para consolarla repetiale también:—No será nada.

Pero una mañana amaneció sintiendose peor.

-¡Oh, cielos!-pense-¡si se me muriese!

Baje las escaleras para llamar a un celebre medico que vivía en el primer piso; visitaba en coche y debia ganar en un día toda mi renta de un mes.

Mientras subiamos pensaba —Lo difícil sera pagar le; pero ya tendre tiempo, ahora lo urgente es salvar a mi Evangelina.—Antes de entrar en casa tuve tentacion de decir a aquel hombre celebre:—¡Por caridad, salve usted a mi Fvangelina '-Me detuvo cierta viril dignidad que quería conservar aun en la desventura.

El medico visito a mi mujer le miro la lengua, le tomo el pulso, le hizo ciertas preguntas a las que ella respondio titubeando, y por ultimo riòse, diciendo que no era nada.

-¿ No hay peligro - pregunte con voz temblorosa.

-No, señor, al menos por ahora.--

Y me condujo a un rincón para decirme maliciosamente:

- -Dé usted la buena noticia a su señora...
- -Sera por ventura...
- -Seguro.

En vez de acompanar al medico hasta la escalera como era mi deseo, me parece que le empuje graciosamente, despues de lo cual, sin cerrar la puerta, corri à la cabecera de mi enferma:

- Sabes cómo se llama tu enfermedad? ¿no lo sabes? ¿ quieres saberlo?
  - -¿ Cómo se llama?
  - -Se llama Augusto...

Evangelina me echó los brazos al cuello, ilenando me de caricias y murmurando entre lagrimas.

-; l'or eso sentia yo que te amaba mas! l'orque eramos dos à quererte. -¿ Qué tiene usted ?

-Estoy un poco resfriada; no es nada.

-Milinda resfriada-exclamé cuando estuvimos so-

los--- qué bien sabes mentir l

—¿Hice mai tal vez? ¿Debia decir las cosas como son a esa parlanchina, para que dentro de un cuarto de hora toda la casa, desde el cuarto bajo hasta el sotabanco, y todos los inquilinos comenzando por los caballos del doctor en la cuadra hasta los gorriones del tejado, supieran que estoy.....

—Has hecho muy bien necesario es guardar secreta nuestra felicidad, así nos parecera mas nuestra; no la

debe conocer alma viva, ni aun tu padre.

-- Y por què no mi padre?

-Pues bien, tu padre sí, pero el solo; que nadie lo sospeche hasta que sea imposible esconderla.

Ilice un ademan solemne, un ademan enorme a cuya vista mi Evangelina fue presa de cómico terror.

—No quiero—dijo; y yo riendo dilaté sucesivamente las líneas circulares de mis ademanes hasta que me pareció que los miraba con resignacion.

-¿ Por qué has dicho que el señor debe salir?

-Pues... lo he dicho sin pensar... me parecia...

-Me haces salir-dije;-confiesa que eres tú la que

quieres quedarte sola... Me marcho...

Esto me valio para no confesar que también sentía vivos deseos de marcharme a dar una vuelta con mis pensamientos, si bien no podia decidirme a dejar sola à mi preciosa enferma.

-Voy-dije.

-Espera...... ahora vé y piensa siempre en mí. Donde he puesto tantos puntos suspensivos, como ya se comprendera, habría que poner un beso.

—Siempre en ti—repuse huyendo con la despreocupación, mezclada de remordimiento, del marido confiado que corre hacia una fiesta y deja en casa a su mujer.

#### V

Bajé las escaleras, saltando como un chiquillo, à los ojos maravillados de un inquilino del segundo piso, que salia también de casa y tuvo que agarrarse a la

barandilla para dejarme pasar como un alud.

À la puerta de la calle me detuve desmemoriado. Miraba a derecha è izquierda probablemente para decidir el camino que me convenia, pero sin tener conciencia de ello, y cuando el inquilino que habia dejado atras salió echandome una mirada rapida e indagadora y se encaminó hacia las murallas, yo le segul a paso ligero y otra vez le pase delante.

¿Qué diantre me bullia en la cabeza? Aún no lo sabia, pero eran muchas cosas juntas entre todas, una idea distinta se asomaba constante la de que había salido de casa y me había precipitado por la escalera para encontrar a un fulano en la calle que luego no estaba alli. ¿ Quién podia ser este ? No lo sabía; pero en verdad pareciame que alguien me faltase y en la primera esquina me pare a mirar por aqui y por allà.

Vi distraidamente al inquilino del segundo, el cual, habiendome alcanzado otra vez, se creyó en el derecho de lanzarme en pleno rostro una mirada de reproche, despues de lo cual apresuro el paso, indudablemente para que yo me persuadiese de que no era el con sus distracciones que habia ocasionado la desgracia de nuestros tres encuentros en tres minutos.

-Pobre diablo!-pensé.

Nada mas. Tuve la idea de alcanzarlo, enfilar mi brazo por el suyo y traerlo tras de mi a su pesar por el luminoso camino de mi dicha; pero no me movi y lo dejé alejar con su extremada palidez.



Un rato despues me sentí asir por las rodillas y desde las nubes, en que giraba mi pensamiento, bajé la mirada a los piés... y vi lo que buscaba un niño descalzo, con los hombros desnudos y la cara risueña.

Se hizo la luz. Si baje las escaleras precipitado debía ser porque sentía la secreta necesidad de acariciar a un niño, y si dos veces había pasado delante del inquilino del cuarto segundo, de fijo fue porque, sin pen sarlo, pareciame que ningún otro pudiese salir de casa con otro propósito y quería ser el primero en coger en brazos a ese hombrecito que esperaba en la esquina.

Lo cogi y lo bese, y quise saber si me quería mucho, y el, repitiendo su primera leccion, me contestó que me quería tanto así. No era poco, porque, así diciendo, alargaba los bracitos como si quisiera abarcar los confines de dos horizontes.

Rabien, si quieren, los filósofos que corren tras de la verdad yo afirmo que aquella infantil mentira, sobre aquellos infantiles labios, me hizo mas feliz que todas sus mayores verdades.

Miré en torno; no pasaba alma viva en aquel instante y el niño me sonreía: habia para caer en la tentación de esconderlo bajo la chaqueta y robarlo... Pero a impedir el delito asomo en una tienda vecina la gozosa cabeza de una mamita gentil que todo lo había visto.

Entonces llamo con acento que no sabía expresar severidad, una vez, dos —Emilio, Emilio!

Pero Emilito no se movia fijaba los ojos estupefacto en un botoncito de mi camisa, que era de vidrio facetado y que a él le parecia un brillante de purísimas aguas.

Entonces la madre salio, cruzo la calle y vino a quitarme el niño de los brazos diciendo:

-Es mio.

Dijo algunas palabras, excusandose, que yo no oi, y se marchó con su tesoro.

Segui adelante con las manos vacias; pero lleno el corazón de inusitada dulzura, con la mente confusa por un torbellino de pensamientos nuevos.

Alguna vez en medio de aquella multitud de imagenes todavia borrosas, salía una mujer sonriente, la madrecita de poco antes y me repetía con dulce firmeza —Es mio. Entonces yo dirigia la mirada à aquel cielo purisimo y con las vagas nubes que se mecian en el espacio componiame el parecido de una criatura celeste impaciente por venir al mundo y decia yo también con osadia:—Es mio!

Ya sentia su presencia, le tenia al lado o me precedía con todos los encantos de la infancia; pero de fijo estaba allí para darme besos que parecian el halito del vientecillo extraviado en la infinita calma de aquella mañana de mayo.

Así fantaseaba yo; pero a poco me senti abandonado y me decia á mi mismo:

— Ya es hora: corro a casa para no encelar à la mamà: volveré dentro de poco...

Y lo esperaba de verdad, parandome en medio del paseo y ofreciendo mi mejilla a sus caricias

No es preciso ser poeta para tener semejantes ideas; también son lícitas, como veis, a los abogados sin clientes. Lo que no parece cierto es que se pueda envejecer y que la experiencia de los años y la madurez de juicio no sepan haceros mejor don que el de restituiros las felices extravagancias de otro tiempo lloy tengo setenta años cumplidos (no son muchos, no, no son muchos) y comienzo a soñar casi como entonces (pero sin esperar a nadie, ya han llegado todos hace tiempo!) y afirmo que son sentimientos profundos y verdaderos los que se sienten en ese cuarto de hora de la vida, y que es necesario encontrar uno de estos después de haberlos olvidado todos, para reconocer que lo que calificamos de extravagante es la mayor parte de las veces natural y sencillo.

Hoy tengo setenta años cumplidos y no me parecen muchos; aquel día que andaba a paso lento con la cabeza alta pidiendo caricias al vientecillo e interrogando a la naturaleza, aquel día apenas tenía veinticinco y me parecían demasiados. Abarcaba toda mi vida pasada con una mirada de compasión, y me reprochaba haber perdido mi juventud porque en ella no encontraba ni un pensamiento ni un sentimiento dignos de mi estado presente.

—He estado ciego hasta media hora hace—decia;—he cruzado la juventud andando a tientas entre las sombras, mi hijo ha tenido piedad de mi, y me arranco la venda pero yo no he movido un dedo para apartarla de mis ojos. He hecho el cómico por gracia el holgazan por costumbre; sufri examenes con éxito por necesidad; fui marido por imitación; el pensamiento que hoy me ocupa por completo no lo he tenido jamas, nada he hecho para ser digno de mi nuevo cargo. Si es cierto que corremos el riesgo de ver reflejada en el propio hijo, toda acción buena ó mala, cometida de soltero, cuantas cosas temo ver en el pobre non nato!

[Ah! merecía un padre mejor que yo.

Y mientras me dirigia estos reproches y exhalaba estas quejas, maravillabame de no sentir el mas minimo asomo de remordimiento ni el mas pequeño desconsuelo; al contrario, estaba contento, estaba satisfecho de mi; padre generoso y feliz, absolvia yo mismo

todas mis culpas de la juventud.

Y si tuve algún día un alto concepto de mi valor no fue en aquel tan temido momento en que vencí el peligro del examen de derecho canonico en la Universidad de Pavia, ni el otro memorable en que me pasaron el enorme anillo doctoral y la toga famosa, ni el otro en que delante del síndico tome la mano de Evangelina para siempre: el alto concepto de mi valor lo adquirí aquel dia unico que supe que era padre.

Pareciame que solo al mirarme de soslayo se debia conocer mi grandeza. Y cuando en aquellos paseos solitarios encontraba amantes ó desocupados, allí donde parece que no deban dar mas que paseos lentos, alguno de ellos se volvia a mirar a este padre superior que caminaba apresurado con la cabeza erguida; entonces yo me sentía halagado como por una lisonja concedida a mi secreto triunfo.

Á la sombra de las acacias, sobre un banco de granito, veia à un anciano encanecido que miraba la luciente arena del paseo con marchitos ojos, parecióme recordar haberle visto muchas veces en el mismo banco, en la misma postura, con la misma mirada y tal como estaba, y entonces pensaba yo:

—Si éste, cuando corría derecho a los pasos peligrosos, se hubiese detenido un instante en su camino a considerar que aquellos granos relucientes que le parecían piedras preciosas, eran tan sólo arena, sin duda habría doblado a derecha ó a izquierda tomando los senderos fecundos y tranquilos que conducen al matrimonio y a la paternidad! Y tendría ahora una casa y tendría un hijo fuerte y generoso, rama joven que lo protegiera en los días de viento, á el, pobre caña fragil y abatida.

El anciano levantaba la cabeza al verme pasar; pensaba ciertamente que sus hijos tendrian mi edad y que estaria en visperas de ser abuelo... ¡Pobrecillo! no le digais que, para él, el mundo ha sido un gran tablero, que ha buscado las emociones del jugador, que se ha jugado la vida y la ha perdido no se lo digais.. Cruel en mi felicidad, estuve tentado de volver atras para decirselo. Y si resistí a la tentación, no era porque aquel anciano podía reirse en mi cara y decirme: Tengo mujer é hijos, acabo de comer ha poco y me place venir a hacer la digestion en este paseo, sino porque podía romper en un sollozo que habría amargado toda mi alegría exclamando: — Mis hijos han muerto; el pobre padre se ha quedado viejo y solo para llorarlos; cuando miro la tierra, pienso que duermen debajo...

Y después me complacía en oir todas las voces de mi alegre corazón.

Alli esta el abeto oscuro y melancolico, ilan pasado tantos años desde que lo miro, inmòvil e inmutable, con su oscura fisonomia en cada estación, en cada día del añol... Pero hoy esta alegre y extiende sus cien brazos para mostrarme el verde palido de sus ultimas hojas, los pequeños gérmenes de sus frutos, de sus hijos.

Ved el castaño gigantesco que á cada capricho del vientecillo blando acaricia con sus anchas hojas su prole insipida y punzante; y el olmo, cuyas hojas agita continuo temblor como si estuviesen en espectación ó temerosas le ha nacido un pequeño vastago a sus piés, sabe que dentro de poco el jardinero pasara con la podadera y tiembla por su recien nacido.

Precedido de las imagenes de mi pensamiento girando en el azul del cielo, caminaba yo unas veces de prisa y otras despacio. Pero alguien me tira de la levita y me detiene, es la acacia espinosa de la barda, y mientras me entretengo en desligarme y sonrio a la inocente broma de la bella fastidiada, ella con el ruido de sus hojas me dice algo que no comprendo. Después miro a lo alto de sus ramas el nido a medio hacer del pinzón, y veo al futuro padre de alada prole que descansa sobre la arena del paseo con una pajita en el pico esperando que me marche a mis quehaceres, la acacia me deja libre, le recomiendo con el pensamiento que vele su tesoro a los ojos de los gavilanes y de los chicuelos, y sigo adelante.

Mas alla encuentro el pequeño lago con sus plantas acuaticas y sus pececillos de oro y por fin me echo en un asiento de marmol a contemplar una procesion de hormigas que se marchan cargadas de enorme peso al hormiguero lejano.

Y de aquella multitud de arenas, de las hojas de la acacia, del olmo, del castano, del agua tranquila del pequeño lago, de todo, de la tierra y del cielo, se alza una voz conmovida que dice:—¡Hijo mio!



Miro al azul profundo, en que se abre paso el sol, la pradera tranquila y verde, el agua rizada, el aire balsamico agitado apenas por los vuelos y los cantos; adivino el fin secreto, el fin único y grande de todas las cosas creadas, y me parece que penetro el oculto encanto de la belleza irresistible y el desconocido poder del amor, y exclamo conmovido —¡Oh' dulces engaños de la naturaleza!

Cuanto sonrie a los besos del sol, cuanto trabaja en silencio, cuanto se embellece, todo tiende al mismo fin.

-¿ Y cual es este fin?

Para la mirada que admira distraída, para los sentidos que se deleitan, para el espíritu ligero que se complace, para el alma que obedece creyendo ser dueño absoluto, es el amor. Para la mente indagadora, para la mirada escrutadora, para el espíritu jamas contento, es la paternidad.

Bellas flores del prado y de la arboleda, uno solo es el secreto de vuestra belleza y yo lo tengo en el corazon mañana estaréis marchitas y sereis despreciables para los otros, no para mí, que fijo la mirada tras la cerrada cortina de vuestro lecho nupcial.

Miro en torno con el alma llena de mi pensamiento, y digo:

—Aquel alamo ama, aquel ave ama, aman aquellas tlores y aquellos insectos y la nube que trae en su seno tanto rocio consolador, y ama el sol que la mira y aman las estrellas, amigas de los amantes en las noches serenas, y todo lo que ama es victima de un feliz engaño de los sentidos.

A la vuelta de una calle de arboles, en un banco de piedra que se oculta entre glicinas, hay dos victimas.

Ella no es hermosa, pero tiene una carita agraciada, nariz aguileña, ojos azules, peina con gracia un monte de cabellos rubios, a el no le miro, pero debe ser bello porque aquella mujercita tiene buen gusto.

Estaban tan absortos interrogandose con miradas, que ni siquiera me vieron, tengo tiempo de doblar a mano izquierda.

Me marcho para no estorbar a aquellas dos criaturas sencillas que van buscando una felicidad desconocida. Yo sé todos los engaños que va diciendoles el corazón.

¿Por qué la rubita aquella ha colocado una flor del prado entre sus poéticos cabellos? Porque el castaño se viste de hojarasca, porque la repugnante crisalida se ha convertido en pintada mariposa.

Hyo mio! La existencia toda se encierra en esta frase, revelad à la familia el santo engaño del amor mediante el cual aquella se forma, revelad al mundo los mil engaños, ya generosos, ya candidos, de las pasiones y de las necesidades que lo sostienen; ¿y qué queda?

Hijo mio!



## VΙ

Habia fantaseado bastante, el pensamiento volvía a mi casita, alli me esperaba un corazón de mujer lleno de aquella ilusión tan tierna para el mio y mis pasos presurosos me llevaron a donde corría ya mi pensamiento.

Volví a ver al pasar la procesión de las hormigas que se dibujaba como un hilo negro sobre la brillante arena, la acacia discreta, el chopo tembloroso, el enorme castaño y después, como era mi destino que siendo tan feliz habia de causar una aflicción a mi prójimo, volví a ver al vecino del segundo piso, el cual tornaba à su casa con su invariable paso. ¿Qué me importa? Probablemente me mandó al diablo, pero yo no fuí; le pase delante, enfilé la puerta antes que el y subi los escalones de cuatro en cuatro sin detenerme hasta el último descenso, donde a la verdad me paré rendido a tomar aliento.

Mientras alargaba la mano para tirar de la campanilla, un pensamiento terrible vino a cortarme las alas de oro que sentía en la espalda «Si no fuese cierto, si hubiese pasado por un sueño seductor...»—De repente la puerta se abre, era Evangelina misma, mi Evangelina que se había levantado y me había visto venir, Evangelina en quien fijaba yo los ojos llenos de sospechas è inquietudes... —¿Sabes?—me dijo esquivando mi mirada con cierto embarazo—¿ sabes ?... no era cierto.

Pero la sonrisa que ya había asomado a mi cara pedía misericordia, la pobrecilla la tuvo y me abrazo dicièndome que me quería castigar por haber estado tanto tiempo fuera de casa; pero que me perdonaba, asegurándome que todo seguía muy bien.

-¿ Qué has hecho hasta ahora?-le pregunte.

¡Tantas cosas había hecho en una hora y cuarto (porque había pasado hora y cuarto o mas bien una hora y veinte minutos, y tuve que convenir en ello para no dejar por embustero à nuestro único péndulo) había hecho tantas cosas! Primero se había levantado de la cama, después se había vestido, había puesto en orden el cuarto y había tenido ganas de tomar una limonada.

-- Has bebido?

No había bebido porque le faltaba azucar y no tenía limón.

-- Debías haber mandado a comprarlo...-exclamé. -- debías....

Pero Evangelina me interrumpe:

- -Debía tener juicio y trocar ese deseo por otro.
- -¿Y cual?
- —El de darte un beso—me contestò;—y ahora cumplo este deseo; es lícito porque no cuesta nada. ¡No somos ricos!
  - —¡Lo sé!—exclamé—la culpa es mía.
  - -Y de los dos-rectificó Evangelina riéndose.
- —De ningún modo—añadí riendo tambien.—La culpa es de mi primer cliente que no sabe resolverse á litigar; llegado el primero, los otros seguiran y ya verás.
- -Veremos-dijo Evangelina hablando por sí y por su hijo.
  - -Sin embargo-insisti-una limonada no es un rio

y no puede inundar una casa tan fuerte como ésta. .
Y luego , si nuestra criaturita viniese al mundo con la cara color de limón..

—¡Majaderias!...—me dijo Evangelina con gravedad,
—los médicos aseguran que esos liamados antojos no
dependen tanto del deseo sentido como de las manías
de ciertas madres tontas que se meten en la cabeza
este despropósito. La gestacion....

Miraba yo a mi mujer con la boca abierta.

-¿ Què médicos ?-le interrumpi.

Quiso decirme una mentira, pero no lo consiguio y confeso de plano. Entre las mil cosas que habia hecho en la hora y cuarto de mi ausencia, una era que, con un valor sin igual, se habia encaramado por la escalera de mano, habia tomado del último estante de mi libreria un tomo en folio que trataba de obstetricia, y dando grandes y peligrosos saltos podia afirmar que lo había leido todo.

Agradeci a la Providencia que en aquellos saltos le hubiese evitado una caída en cierto capitulo que habla de ciertos hierros y de su uso, con un lenguaje capaz de producir escalofrios.

Despues de confesar su pecado, me descubrió tambien su propósito de leer con mayor espacio, sin perder una silaba; pero yo le rogue tanto que renunciase a esta idea que cedio y me puso en las manos el grueso volumen. Mas tarde lo encerre con llave en mi mesa como à un criminal.

Aquel dia despues de esta memorable mañana de mayo, vino mi suegro del campo; le habíamos anunciado la estrepitosa noticia y dio al diablo sus crías de gusanos para traernos los consejos de su experiencia,

A su modo de ver debia ser un varón, un ingeniero alto y robusto, moreno, con la barba negra, lleno de ingenio; no pretendia que se le pareciese en la nariz ni en los ojos, porque confesaba que en cuanto a nariz y

ojos se podía hacer algo mejor; pero si por acaso... era así... no estaría descontento, ni mucho menos.

Cuando mi Evangelina oyó hablar de la barba negra de su hijo, comenzó a reir y tuvo para rato.

Por la noche, sin embargo, me pregunto muy seria

-¿ Es forzoso que sea varón?

-Tanto como forzoso, no...

Y no añadí nada mas por temor de ofender a mi hija si por acaso lo fuese.

Respecto al parecido no estaba acorde con mi suegro; a mi chiquitin le quería yo rubio y rizado, blanco, à lo menos hasta la edad en que pudiese usar patillas y sombrero; mi mujer era de mi opinión.

En cuanto al ingenio, si daba credito à la estadistica, debia estar contento, porque de las cuentas resultaba que mi hijo debia nacer en Enero y este parece ser el mes en que vienen al mundo las mayores inteligencias de la humanidad.

Verdaderamente el caso parecióme extraño, cuando lo supe por vez primera; pero entonces mi hijo no estaba concebido y podía burlarme de la estadistica.

Ahora ya no me permitia tales bromas, como ustedes comprenderan.

Muchas cosas había leido que volvian a mi memoria y andaba leyendo otras muchas cada día sobre la influencia directa ó indirecta que los hombres y las cosas ejercen en las criaturas non natas.

El examen de la influencia directa me dejaba contento; ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo estabamos sujetos a ciertas enfermedades que se llaman hereditarias; lo mismo podia decir Evangelina, así es que nuestro hijo podía regocijarse de que no le tocaría en herencia enfermedad alguna en lugar del dinero que no teníamos.

En cuanto à las influencias indirectas, no pude resis tir a la tentación de traerme una favorable a mi casa Cuando leo en un libro serio que las mujeres griegas de hoy tienen ojos grandes y bellas formas gracias a Fidias y à Praxiteles, y que el tipo griego se ha conservado en virtud del arte helenico, cuando se ha leido esto y algo mas, a un pobre padre en ciernes no le queda escape. Hay que entrar en seguida en relaciones con las bellas artes. Ast lo hice yo de la manera mas economica posible. Compré dos copias de obras maestras, dos muchachos de yeso, desnudos, gorditos. redondos, como dos amores; era verdaderamente la misma personita en dos momentos diversos del día; en uno ricadose porque había cogido un pajarito, en el otro lloraba porque se le habia escapado. Ilice reir a mi niño de yeso en el cuarto de dormir lo deje llora: en el salon, de suerte que en cualquier hora del día, bien que despertase de la siestecita, bien que trabajase cosiendo fajas ó recibiese a sus amigas, o leyese en el hueco de la ventana, mi Evangelina debia tener siem pre ante los ojos aquel clasico modelo

Pasaban los días, las semanas, los meses.

La gran amenaza que yo habia creido hacer por broma a mi mujer, se iba cumpliendo, y me parecía ahora que superaria a la predicción. Mi mujer consolada lo mejor posible por su modista, se resignaba.

Comence yo también a esperar que mi hijo fuese

varon, puesto que debía ser un coloso.

Naturalmente, no decia nada a mi Evangelina, mirando con recelo las camisitas que preparaba tan complacida, me parecian excesivamente pequeñas; pero me callé.

Un día, sin embargo, cogi ocultamente uno de esos indumentos minusculos é intente medirlo en el muchacho de yeso que reía. La empresa no era facil pero la logré. Mi estatuíta hacia una figura caprichosa, ataviada de esta suerte, y no quise privar a mi mujer de tan curioso espectaculo. Vino y se rio conmigo y entonces aproveche con disimulo la ocasión de hacer-

le notar que la camisita parecía un poco estrecha.

-Para la estatua - dijo Evangelina; pero para el sera quiza demasiado ancha, la he sacado más grande que el modelo.

-Sera gordo-observé bromeando.

-Será como debe ser-repuso resignada.





## VII

Nuestro hijo vivia antes de nacer; nos consolaba, nos hac a mejores, educando nuestra mente y nuestro corazón,

Por el aprendio mi mujer, como, aun cuando pueda parecei lo contrario, esta fria y sombria la casa en que no se encienden los hornillos, donde no se consuma el sacrificio del pan y del vino en el almuerzo, en la comida y tambien en la cena. Y fue por el por quien aprendi a reforzar mis bagajes cientificos sin desesperar de la clientela que no venía.

Era sabio, docto, agudo, indulgente y severo; encontraba todos los caminos para llegar a nuestro corazon prestando un pensamiento oculto a cada cosa, iluminaba nuestra mente hasta poderla leer y profundizar, el nos volvio atentos a la vida palpitante, a nuestro lado, nos infundía piedad, paciencia y resignacion, y a su tiempo, tambien valor, fuerza y audacia. Y me volvio humilde y soberbio, como debe ser el hombre

que piensa y siente; hablandonos de él mismo, obligandonos a fingirnoslo imaginariamente de mil maneras, en las diversas edades, a adivinar sus necesidades futuras, se descubrieron mil ocultos rincones donde se hallan las verdades pequeñas dadas al hombre en la vida, y nos hizo buscadores ansiosos de la gran verdad que se oculta. Sí, nuestro hijo vivía antes de nacer; jamas amigo ni pariente había penetrado tan adentro del alma como aquel non nato.

Lo esperabamos pacientes con la emoción con que esperaríamos al amigo muerto al que le fuese conce-

dido volver al mundo.

El único que no podía esperar con tranquilidad era mi suegro.

En los primeros días de Enero se dejó caer en casa,

diciendo:

-lla de llegar hoy o mañana porque yo no tengo

tiempo que perder.

llablaba de su nietecito, el cual, por obediencia, a la mañana siguiente anunció a mi pobre Evangelina su llegada.

Empezó en casa un silencioso desorden. Evangelina comenzo por llorar porque tenía miedo, después supo dominarse, y yo la mire asombrado ir y venir por la

casa como una heroína.

Yo había casi perdido la cabeza mi suegro sin el casi, por completo; andaba arriba y abajo por el cuarto tocando las fajas, las camisitas, los pañales, sin hacer nada y creyendo que era un auxiliar poderosísimo. Llego la comadre, llego una buena amiga, llego el medico que debía permanecer con nosotros en el salón.

Parecióme después de aquel ir y venir que un silencio profundo llenaba nuestra casa; estaba como desmemoriado, mi suegro se me ponía delante a cada momento, me miraba de hito a hito sin decirme nada; yo no apartaba la medrosa mirada del doctor, el cual, indiferente y tranquilo, leía un libro que había hallado sobre la mesa.

Pero cuando de la puerta entreabierta nos llegó un gemido desgarrador, yo me quede tan palido y mi suegro tan colorado, que el médico se levanto, nos tomo el pulso a entrambos con sencillez, sin darse importancia, y nos rogo que nos fuesemos a pasear durante un cuarto de hora.

-¿Que hacen ustedes aquí entre tanto?

Á nosotros nos parecio que hacíamos mucho, pero en verdad no hacíamos nada, el médico se expresó mas claro diciendo « Que si ocurria necesitarle, nosotros sólo serviriamos de estorbo.»

—¿Pero no ocurrirá?—pregunté.

-No ocurrira de fijo; pero dejennos libres... vayanse.

Nos fuimos como dos colegiales despedidos por el señor maestro.

Ya en la calle nos detuvimos instintivamente entrambos, mi suegro y yo, para escuchar si por acaso oíamos uno de aquellos gemidos que nos habían llegado al corazón. Si lo hubiésemos oído, hubiesemos vuelto atras de fijo. Pero no se oia nada. Seguimos.

Mi suegro enfiló su brazo derecho por el mio y al sentir que mi corazón latía fuertemente, comenzo a consolarse à su manera.

-Será un varón-me dijo.

No le conteste; pero acelere el paso hacia los baluartes.

El campo estaba desolado, los castaños desnudos y cubiertos de nieve, las arenas de los andenes endurecidas por el hielo. No veia ya ni los bellos frutos ni las hormigas hacendosas; hacía un frío rigido que tenia ocultas todas las criaturas, sólo algún gorrion hambriento saltaba aquí y alla.

À una revuelta conocida vi de nuevo la acacia que

me había entretenido; dirigi la mirada entre sus ramas buscando el nido...; no estaba; sin duda después de haber dado calor a la familia alada, había causado la felicidad de un chicuelo.

Con qué distinta mirada veía todas aquellas cosas! Mi Evangelina sufría cruelmente y casi hubiese yo renunciado a una felicidad que debia costarle tantos dolores. Mi suegro después de haberme animado diez veces, diciendome:—¡Será varón!—sintió un instante de gran desaliento, y me dijo como hablandose a si mismo:—¡Si no fuese varón!

Pero yo sonreí pensando que, por fortuna, si no era varon sería hembra.

De allí a un rato, el abuelo impaciente volvio la espalda, y me dijo:

-Vamos, a esta hora ya habra nacido.

Sentí una emoción dulcísima.

Anduvimos a paso ligero, como si en efecto nos esperasen.

Al entrar en el zaguan de mi casa nos miramos; nadie nos esperaba allí para decirnos con una mirada nuestra dicha. La portera atendia à sus faenas domesticas en el cuarto y apenas se asomó a mirarnos.

Me pareció que debía estar enterada de todo. Pero la desgraciada! nada sabía.

Y los vi salir de las profundas sombras en que se ocultaban, los cien adversarios crueles é impotentes de toda humana felicidad, terrores, sospechas, temores de horribles desgracias...

Me puse a correr, asalté las escaleras; pero a poco me detuve, arrojandome anhelante en los brazos de mi suegro.

Había oído aquel grito, que es una nota del paraíso, la vocecilla que es una música, el llanto que es una caricia.



LAS TRES NODRIZAS





1

la cabeza por completo; apenas oyo el grito del recién nacido, sujetandome por un brazo, me miró con ojos extraviados, despues paso, dejandome atras, como si yo fuese un padre rebelde y me negase a reconocer mi prole.

Llegue de esta suerte sin prepararme a la dicha al umbral de nuestro amor, allí mi suegro me quiso inducir a esperarle un momento, mientras el, valido de su experiencia de abuelo, iba a indagar el sexo pero con el ruido que hicimos, nos habian oído dentro, la puerta se abrió y el medico asomandose dijo en voz baja:

-Silencio... es un varón!

Quise cruzar el umbral, pero mi suegro, siempre irregular en la manifestación de sus sentimientos, se colgo de mi cuello a pretexto de un abrazo y por poco me asfixia, después me dejo y me repitió en voz baja:

-Silencio... es un hermoso varón!

Entramos.

Mi pobre Evangelina apenas me viò, sonrio desde su cama alargando una mano hacia mi; corri a ella, la bese en la frente, murmure a su oido ciertas extrañas palabras que los dos tan solo entendiamos; pero al propio tiempo recorría la sala con mirada indagadora sin perder de vista a mi suegro, un poco por celos de que se apoderase de mi criaturita antes que yo, pero sobre todo por temor de que en su entusiasmo de abuelo, hiciese una de fofulo bárbaro con un beso enorme o con una caricia desmesurada. ¡Yo si que me sentia con vocación y adivinaba en mí el arte de llevar a mi hijo en brazos!

¿Pero donde estaba mi hijo?

El abuelo, impaciente, se habia acercado de puntillas a la cuna nueva y tiraba con mil precauciones de una punta del cortinaje de batista. Evangelina lo miraba sonriendo con malicia, tenian la misma sonrisa de complicidad el medico y mas aún la señora Gertrudis.

-Donde ?- pregunté en voz baja.

Evangelina volvio hacia mi sus ojos llenos de amor y levantando un poquito la sabana me enseño a su lado un cuerpecito minusculo encerrado en una faja blanquisima, con una carita rosada escondida entre los encajes de una gorra demasiado ancha

Lo reconoci: era él, mi bijo!

Apenas sintió penetrar bajo la sabana el aire mas fresco del cuarto, abrió los ojos. Lo llame por su nom



bre «¡Augusto! » y me miro sin asombro, creciò mi audacia, alargue la mano y sentí bajo mi dedo la mitad de la mejilla suave y aterciopelada. Vii hijo fuc

bueno; soportò la caricia sin gritar y yo inferi al instante que debia tener indole paciente y resignada.

No me saciaba de mirarlo; era tan bello! Cuando por fin levante la cabeza dejando caer de mal grado la sabana, bajo la cual desaparecía mi hijo como si no existiese, vi enfrente de mí, al otro lado de la cama, a su abuelo, todo ojos y boca para mirar y reir a la callada.

—¿Lo has contemplado bastante?—me dijo.— Ahora damelo, que lo goce yo también.

Y como no le cumpli el deseo y daba la vuelta a la cama para decirle que nuestro Augusto estaba perfectamente al calor de su madre y que era mejor dejarselo, el alargó los brazos, y con una gracia capaz de hacer llorar los marmoles, cogio a mi pobre criatura y la tomo en sus brazos. Cuando llegue a su lado ya tenía el su presa y andaba de aqui para alla, por la sala, nada dispuesto a cedermela. Primero le miré con un poco de terror, despues le fui siguiendo como un mendigo, y poi ultimo, viendo que mi hijo se dejaba robar sin llanto, me detuve cerca de la cama de mi Evangelina, tome una de sus manos entre las mias y sonrer tambien con ella, con el medico y con doña Gertrudis.

La cosa fue bien mientras mi suegro se contento con mirar al nietecito, con llamarle «joya, amor» y por el estilo, con sonreirle, mecerlo pausadamente en sus brazos, alisarle las mejillas con la punta de los dedos; pero cuando vencido por el encanto de aquellos ojitos que le miraban asombrados, seducido por la sonrisa que pretendia ver sobre aquellos labios de rosa, quiso darle un beso, entonces mi hijo le dio a entender con un grito que estremecía, que no le gustaban los besos de la gente barbuda. Acudi en seguida a protegerlo temiendo que mi suegro volviese a empezar, pero el pobre hombre estaba contrito y no sa-

bia que hacer para inducir al pobre disgustado a que callase.

-Damelo-le dije solemnemente.

Y no se lo dije, pero le di a entender que con su papa callaría al instante.

-Dâmelo-insistí.

Me mirò con aire burlòn, y me lo diò.

¿Fue aquello una especie de milagro? No quisiera envanecerme, pero mi hijo calló de repente, abrio los ojos y los fijo extatico en mi cara. Comprendí muy bien que el pobre abuelo debia estar mortificado; pero no veia nada, no quería ver nada en aquel momento, mas que los ojillos de mi criaturita.

Una carcajada me sacó de mi contemplación no me moví sin embargo era el abuelo que se vengaba. Pero se rió también el médico, rió Evangelina y por fin la señora doña Gertrudis; entonces alce los ojos.

- Mirate en el espejo - dijo mi suegro.

Tenía a mi lado el tocador de mi mujer y me basto volver la cabeza para sentir yo también la tentación de reir. Nunca hubiese creido que existiese mas de una manera de llevar en brazos la propia prole primogénita, ní que hubiese una mas ridicula que otra. Esta precisamente habia yo escogido y no me paro a describirla por lo imposible, como todas las cosas divinas.

¡Qué importa! mi hijo me miraba y me sonreia juro que me sonreia—y yo era el padre mas feliz de todo el estado civil Por no cometer también el desproposito de hacer llorar à mi propia sangre con un beso, y por no renunciar a mis derechos, estuve tentado de arrancarme las barbas delante de todos ò de hacérmelas arrancar por mi suegro, pero encontre mejor otra cosa que asemejaba al beso real y verdadero. Con infinitas precauciones logré acercar a la carita de Augusto todo lo que en mi cara estaba casi liso.

Bien sea que el contacto le recordase la sensación

mas dulce de su vida pasada, bien sea que mi nariz le revelase las primeras dulzuras que le esperaban en la vida extrauterina, de todos modos el hecho es, como decimos los abogados, que mi hijo halló aquel abrazo paterno muy de su gusto. Y desafío a cualquiera a que me pruebe lo contrario.

La parte adversa aquel dia era mi suegro, e, cual porque a Augusto no sólo le complacía el contacto de mi nariz sino que la habia estrechado con su boquita y movia la cabecita mordiendo fuerte, pretendia que aquellas demostraciones iban dirigidas a otra cosa y no al vanidoso padre.

Yo le dejaba decir.

— l'e toma por su nodriza—insistio mi suegro—y es de compadecer porque no tiene practica. Mi Evangelina, apenas nacio, tambien hacia lo mismo.

Mire a mi palida compañera que sonreia en su cama, luego a la nariz de mi suegro y baje resueltamente la cabeza, diciendo:

-No puede ser.

Los hice reir a todos. Por fin la señora D.º Gertrudis, la cual andaba de puntillas de un lado para otro haciendo mil cosas, primero se detuvo para reir, despues vino a tomarme de los brazos mi criatura con toda la gravedad de colaboratriz.

—Señora, no—le dije, usando por primera vez de mis derechos de padre — quiero tenerlo y lo tengo. R anse ustedes cuanto quieran si tienen gana.

Entonces aquella excelente mujer fué a buscar un vaso de agua tibia bien azucarada, me indico que me sentase delante de un velador, deposito el vaso y sumergio en el agua una muñeca de trapo que me puso en la mano, diciendo

-Deselo usted a chupar.

La miraba aturdido de su desenvoltura cuando comprendi de que se trataba, me sente, acomoda ma-

lamente a mi hijo sobre el brazo izquierdo y con la mano libre comencé mi oficio de nodriza.

La comida fue larga, cada vez que debia sumergir el chupador en el agua azucarada miraba en torno con admiración ¡qué apetito! Y uno a uno repetian todos —¡Qué apetito!.... ¡y qué ama!



Mi suegro vino a colocarse detras de mi silla, apoyo tranquilamente los codos en el respaldo y estuvo un rato sin hablar; se contentaba con hacer señas a mi hijo, gestos y ciertas sonrisitas sin gracia que le eran propias por fin, cuando Augusto demostro que tenía bastante, le dijo

-¿Sabes, tragonzuelo, que tú chupas como maestro? ¿Quien te ha enseñado a chupar así? No ha sido mama de fijo... ¿pues quien ha sido? Es increible cómo sin un curso regular de estudios, un hombre mortal aunque fuese un gran talento como tú, pueda venir al mundo para asombrar a su abuelo con su propia doctrina. Con que, ¿quién te ha enseñado a chupar así? Lo comprendo, lo comprendo... no me digas mas: ¡es un secreto!

Mi hijo aprovecho aquel permiso, cerró los ojitos, doblo la cabeza para sentir el calor de mi pecho y se durmió. Entonces, como hombre seguro de lo que hace, anuncie al incrédulo abuelo que Augusto estaba con los angeles y lo fuí a depositar con grandes precauciones al lado de mamá.

## П

El oficio de primer ama de mi hijo durò dos días enteros y lo llené escrupulosamente por mi parte hasta ultima hora, disputandolo a mi suegro que reclamaba a su vez alguna parte en la tarea.

El tercer día a la hora del desayuno, cuando yo, reloj en mano, me aproximé a la cabecera del lecho para
anunciar a mi hijo que estaba servida la mesa, ¿ qué
fue lo que ví?... Mire conmovido, y alargue los brazos
en que se arrojó mi suegro delirante: ví a nuestro angelito suspendido del seno de su madre, la cual, sonriendo, miraba ora a nosotros ora a él Estuvimos un
rato en contemplación ante aquel amoroso espectaculo, sin temor de enojar al mamon que apenas, apenas,
se había dignado levantar la cabeza para pedir sus
excusas a su primera ama por la licencia que se tomaba.

Extatico delante de aquel cuadro, casi no advertí que mi suegro salia de mis brazos como había entrado. Se fue a buscar el velador, lo escondió en un rinción, puso el vaso de agua en su sitio y en todo este arreglo, ligero y gozoso, me dejaba comprender: «estos enseres ya no serviran de nada y me complazco en ello.»

¡Pobre hombre! estaba celoso. Hacia tiempo que lo habia notado, no podía resignarse. Le parecía imposible

que mi hijo, la sangre de su hija, debiera pertenecerme mas que a él. Yo me mostraba muy complaciente con él, pero abusaba. Y cuando me las jugaba mas gordas lo conjuraba, bromeando, para que tuviese consideración a mi estado de parto; entonces él levantaba las manos al techo en cómica actitud; pero no me hacía reir porque casi casi me decia que yo no había entrado por nada en todo aquello y que mi hijo se había hecho à si mismo.

Hallè medio de hacerle arrepentir de aquella burla feroz; fingi que tomaba por lo serio cuanto decia para denigrar mi paternidad, hasta llegue a exagerar y acabé de esta suerte:

-Nosotros llegamos à padres à buen precio; nuestros hijos nos pertenecen por la parte que sus madres nos quieren ceder; mi hijo, convengo en ello, es mas de Evangelina que mio, como Evangelina es mas de su buena madre que tuya.

Entonces quiso mi suegro interponer tal y cual distingo a modo de abogado, para probarme que las hijas son otra cosa.

-Pues ¿ qué son ?-insistí.

-Pues, son otro cantar - balbuceó. Pero no supo decir mas.

llabia venido por dos dias tan sólo, transcurrieron tres y no se movia; le esperaban en vano mil negocios; no sabía separarse del nietecito.

Por fin el medico declaró que todo seguia muy bien, que Augusto estaba a maravilia, y la parida fuera de peligro; decretó un regimen riguroso y no volvio.

La señora D.º Gertrudis todavia vino algunos días para dar lecciones a mi Evangelina, la cual hacía prodigios de inteligencia y buena voluntad y se iba haciendo a nuestros ojos una madrecita perfecta.

Al fin tambien se marcho la buena señora; todos, menos mi suegro, había echado raices. Pensaba a menudo en sus negocios y decía:—¿ Quién sabe cómo an dará todo? ¡Sin mí, alguna diablura ocurrira de fijo! Saldré mañana; ¡no digais que me quede, porque será inútil!

Pero al día siguiente nosotros volvíamos impertérritos al asalto:—Quédate hoy, tan solo hoy.—Y el pobre hombre se quedaba aquel día y tampoco se marchaba al siguiente.

La mañana del viernes que había asegurado que nos dejaba sin remisión, despertó de mal humor. Era de compadecer, todo caía sobre el aquella desdichada mañana.

Consideren ustedes que la maleta, no se sabe cómo, se había reducido; la poca ropa que de Monza a Milan había viajado comodamente no debía gozar igual fortuna de Milan a Monza. Cuando mi suegro, perdida ya la paciencia, intentaba apresurado y furioso colocar encima lo que antes colocó debajo y luego por vigesima vez cerraba la tapa de la maleta y se arrodillaba sobre ella, levantando las manos al cielo, habría hecho ablandar los mármoles, pero la maleta era inexorable. Faltaban siempre dos dedos cumplidos para poderla cerrar.

-Esto es una brujeria-decia entonces entre dientes -una perfidia; el caso es que toda esta ropa ha venido de Monza, ¿ por que ahora no quiere volver á casa ?

Evangelina, que en esto se había levantado de la cama, acudió sonriendo a presenciar aquella escena; llevaba en brazos al chiquitín y se puso a mi lado sin hacer ruido.

—Vuelta a empezar—añadía mi suegro, con la calma de la desesperación.—Probemos si dejando estas desgraciadas camisas para lo último; para rellenar los huecos haremos servir estos calzones de los demonios... ¡Ángel hermoso, joya, amor, tesoro mío!

El pobre abuelo había notado, al fin, la presencia de

mi Evangelina, se puso en pié y dio un empellón a la maleta para hacer una caricia a Augusto.

Su fisonomia se transformó; habíanse desplegado las arrugas de su frente y su mirada era dulce. ¿Dón



de habia encontrado aquella bondadosa sonrisa?¿Quien de habia dado aquella gozosa tranquilidad? Mi hijo,

Cuando hubo prodigado nombres y caricias a Augusto, sin lograr que saliese de su olímpica indiferencia, volvió à los preparativos del viaje.

-Ven aqui-decia, colocandose de manera que no perdiese de vista al miño y hablando ya a la maleta, ya al nieto-ven aqui, bribona, me has hecho desesperar bastante. Veamos, ¿que te incomoda? ¿son estos zapatos en mal hora?... ¡Querido!... ¿quieres a tu abuelo? ¿Si²... toma un beso.... Y tu, testaruda? ya me canso, si no te arreglas te planto y me voy sin ti a Monza. ¿Eso es lo que tu quieres, andrajosa, mal-

dita?... Ah! ahora te dejaras cerrar, me parece; ¿te

dejaras cerrar?

Así diciendo cayò de rodillas por la vigesima vez, esperaba que aun se rebelase la maleta, pero por el contrario se dejo cerrar, y él, que no estaba preparado al nuevo capricho de su maleta, me pareció en verdad mas desconsolado. — Vaya; el abuelito se va!—dijo levantandose suspirando y haciendo otra caricia al niño;—¿ sabes que se marcha el abuelo?

No habían terminado las contrariedades de mi suegro -- Era viernes... y todo se podía esperar ... ya lo

decía él.

Baste decir que cuando la maleta se dejaba cerrar mi suegro advirtió con nuevo terror (era el desorden en persona), que iba a marcharse sin corbata. Recorrió todo el cuarto en busca de aquel bribon pedacito de tela que sabe Dios donde se habia escondido y naturalmente (este adverbio pertenece a mi suegro), y naturalmente no se encontró nada.

En cuantos sitios imposibles puede un hombre de juicio buscar una corbata que se oculta! No tendria idea de ello, si no hubiese visto a aquel buen hombre levantar la tapa del azucarero con la esperanza de que un prestidigitador invisible hubiese querido jugarle esta broma.

Por fin Evangelina tuvo una idea luminosa.

-: La habras encerrado equivocadamente en la maleta!

Aquello fue un relampago en la oscuridad; si, señores, la corbata estaba en la maleta, la cual en penitencia
de aquella última burla recibió de su amo otro puntapié; no andaba muy necesitada de ello para cumplir
los días designados en este picaro mundo a una maleta.

Pero no debian terminar aún las contrariedades de mi suegro - no en vano era viernes... debía presumirlo, (siempre según él). La partida del tren estaba fijada en el horario para las once y media; bastaba salir de casa a las once para llegar a tiempo a la estación sin fatigarse; pero cuando nuestro infalible reloj de mesa señalaba los tres cuartos, el reloj de bolsillo de mi suegro marcaba poco mas de la media, y también era infalible.

¿À cuál dar crédito?

-Mi reloj esta en regla-murmuro el pobre viajero;



esa carraca vuestra me quiere despedir diez minutos antes de la hora.

- —Si tuviese conciencia y entendimiento—comenzo a decir Evangelina pidiendo excusa con una mirada a nuestro único reloj—si tuviese conciencia y entendimiento, diria lo contrario. Pero señala la hora de Roma y el tuyo señala la de Monza.
- -Y como yo voy a Monza y no a Roma, tiene razon el mio.
- —Ya lo creo; tiene razón que le sobra—exclamé yo riendo.

-Tiene razón que le sobra-repuso mi suegro.

Ninguna tenía y el obstinado viajero llegó a la esta ción à tiempo de ver cômo le cerraban en su cara el despacho de billetes.

Con gran admiración mía tomó la cosa alegremente.

— Al fin de cuentas—dijo con inacostumbrada tranquilidad—tiene razón que le sobra; es mejor que no me marche hoy; es viernes.

-Lo menos que te pudiese ocurrir - interrumpi riendo-que la locomotora saltase de los rails y se largase por los campos milaneses amenazando las piernas de los morales poco listos para separarse y dejarla

pasar.

Mi suegro no se daba aires de viajero burlado, como quien ha perdido el tren y se vuelve a casa con la maleta; parecía por el contrario que acababa de llegar, andaba listo y fue el primero a pasar bajo los ojos de los aduaneros, los cuales se contentaron con tomar en la mano la maleta y repesarla para darse tiempo de leer en el semblante del pobre hombre el candor de su conciencia, después de lo cual nos dejaron pasar.

-Me la han jugado buena!-exclamò el pobrecillo.

—Todas te saldran bien si permaneces una semana aún con nosotros y si quieres tener en la pila a nuestro Augusto.

En aquel momento mi suegro no contestó, pero cuando vio de nuevo á su nietecillo y otra vez oyó su vocecita llorosa, tiró à un rincón maleta y gabán, quitándose los guantes y soplandose los dedos para calentarlos:

Epaminondas mío—me dijo—una semana no, no puedo; tengo mil quehaceres en Monza, no puedo, te lo aseguro; pero si quieres que bautice a tu hijo te lo bautizaré el domingo, palabra de cristiano bautizado.

—¡Bravo! papá—exclamó la palida madrecita—bravo, bravo! La tía Simplicia me ha escrito ha poco que esta curada y dispuesta a venir de Pavía para hacer de madrina.

—Le pondremos un telégrama para que venga al instante—añadí.

Mi suegro no decia nada; se había calentado los dedos para poder acariciar al niño sin hacerle estremecer y no pensaba en otra cosa; para el el bautizo era sólo un pretexto para quedarse.

Cuando creia que aquella solemne ceremonia debía cumplirse sin el, unicamente y con la tía Simplicia, soltaba cada herejia, haciendo del agua bendita manantial de constipados. Ahora no: el bautismo, hablando con franqueza, era una gran cosa.

Y quiso que se hiciese con solemnidad, invitando a los amigos a comer confites él pagaba.



La tia Simplicia llego el domingo por la mañana, advertí al instante que había tomado por lo serio su papel de madrina, no era una tia como otra cualquiera, no, ni siquiera era una mujer, era una corporación re ligiosa, una misión, y en su diminuta maleta parecia traer toda la fe cristiana.

La tía Simplicia habia deseado una hembra y mi suegro lo sabía, para el este deseo constituía delito y estaba poco dispuesto a perdonar pero cuando oyo a la madrina poner al cielo por testigo de que Augusto era el vivo retrato de su abuelo, entonces comenzó a dibujarse en los labios del pobre hombre una sonrisa de beatitud que no debia abandonarle en todo el día.

No contaré las perspecias bautismales; a Augusto no le gusto la sal de sabiduría, pero se dejó sumergir en el agua bendita con un estoicismo admirable, y permitió a su abuelo que en nombre suyo renunciase en latín al diablo.

Hab.a que ver y oir al abuelo. Lo que es yo no podía tener la risa; cuando mas trituraba el latin entre sus dientes, el demonio triunfaba en mi me separaba a un lado o daba la vuelta sobre los talones, me oprimia el estómago y cometía un sacrilegio.

Una cosa me admiró en gran manera aquel día, y es que los convidados al bautizo, después de haber permanecido en extasis contemplando a mi hijo y de ponderar todas sus cualidades físicas y morales, esto es, la nariz menos gruesa que un garbanzo, los labios rosados, la piel fina y la sonrisa vista con los ojos de la fe y luego la paciencia y la prudencia, después de haber alabado esto y lo otro, no sintiesen la necesidad de pasar toda la noche en contemplacion de tanta maravilla y prefiriesen hablar de politica extranjera o llenar sus bolsillos de confites. También mi suegro quedo mortificado, y cuando despues de dar cuatro veces la vuelta por el saloncito, con el nieto en brazos, para demostrar cómo sabia dormir sin que nadie se lo enseñara, comprendio que habia llegado la hora de voiver el niño a la cuna sin pedir mas, porque la indiferencia habia dado toda la ternura posible, se sento en un rincón y puso verdadera mala cara.

Pero llegaron los adioses; todos, acordes en un pensamiento, declararon que no se podían marchar sin ver al recien bautizado en la cuna. Entonces ví reani-

marse con nueva luz la cara de mi suegro.

Fueron al cuarto de dormir, dos a la vez, los hombres precedidos por mí; por Evangelina las señoras, todos invariablemente seguidos por el gozoso abuelo. Formaban circulo en derredor de la cuna, se inclinaban un poquito, luego en voz baja decía uno «Que hermoso » y el otro «No he visto niño semejante » y un tercero «¡Tesoro! ¡Es para comerselo!»

No creia ni una palabra y sin embargo me latía el corazón.

Otra cosa me admiró también aquel día cuando todos se marcharon, cuando el clamoreo de voces extrañas cesó, cuando la iluminación se apago y nos hallamos los tres junto a la cuna de nuestra criatura interrogando en silencio el sueño de nuestro hijo, me

sorprendí en extremo de no sentir ni siquiera una sombra de aquella melancolía que sigue à toda fiesta; antes al contrario, al pasar luégo con una luz por el salón, advirtiendo el desorden de las sillas, parecióme que la reunión de mis amigos se refería a un tiempo lejano; tan pronto se había borrado de mi memoria.

Con oido atento quiza habria escuchado en la calle las voces lejanas de algun convidado alegre, y me bastaba inclinarme para recoger el tapón de una botella o un confite escapado de una mano menos ancha que su buena intención, y sin embargo estuve tentado por preguntarme a mi mismo si era cierto que habíamos tenido una fiesta. Nuestra verdadera fiesta era otra; y aun cuando todos se alegraban con nosotros y nos colmaban de lisonjas en el salón y en la antesala, Evangelina y yo estabamos con el pensamiento en otra parte y al contestar con palabras y sonrisas lo hacíamos de lejos.

À la mañana siguiente todo fue bien la maleta se dejó cerrar sin mala intención, sin ocultar la corbata à su dueño; los relojes estuvieron de acuerdo, mi suegro nos besó con tristeza una vez, dió una docena de sonoros besos à su nietecito y salió de casa resignado y no perdió el tren; llegó, por el contrario, a la estación cinco minutos antes de cerrar la taquilla. Me pareció en verdad que se dolía de haber echado mal sus cuentas y de haber llegado demasiado pronto, pero no dijo nada. Pero ¿cómo pudo creer que perdía el precioso tiempo que le quedaba?

-Hijo mio-me dijo solemnemente-hijo mio, te lo recomiendo.

¡Misericordia divina

Me quede tan asombrado que le pregunte. «¿ À quién?» Pero lo había comprendido perfectamente y el tuvo la increible serenidad de mirar primero el reloj, despues dejar pasar dos minutos recomendandome que tuviese mucho cuidado en no dejarlo constipar exponiendolo

al aire frio, que tuviese paciencia, que lo acariciase, porque los miños necesitan caricias, que le diese alguna vez una cucharadita de jarabe de achicorias y por poco añade: «que lo ames».

Yo le miraba con la boca abierta, un empleado le gritaba al oido « Viajeros de Sesto, Monza, Seregno, Como<sup>†</sup>» y el, imperterrito miro otra vez el reloj y

vuelta à empezar.

Si, señores, volvio a empezar sus recomendaciones, volvió a recomendarme que acariciase a mi hijo, porque los miños lo necesitan sobre todo, que no le expusiese al aire frio, como sino aguardase mas que la marcha de mi suegro para cumplir ese capricho paterno!

-- Quien parte para Sesto, Monza, Seregno, Como?

-- Ve. ve --- le dije empujandole suavemente, vé; de

otra suerte cierran y pierdes el tren!...

Entonces mostro su biliete al guarda de la sala de espera, y antes de enfilar la portezuela, se volvió son riendo, agito un dedo en el aire y me dijo

- No olvidar la achicoria!





#### IV

A todo se habitua el hombre, lo dicen los filosofos y yo que he tenido que habituarme a tantas cosas, me atrevo a repetir que el hombre a todo se habitua, tal vez hasta al colico y al dolor de muelas, aunque los filosofos no lo dicen. Pero de cuantas costumbres se toman en el mundo, afirmo que ninguna tan pronto como la de ser feliz. Ni se si conviene arguir de aqui que la fencidad es el estado natural del hombre o que el estado natural del hombre sea la infelicidad, puesto que cuando tenemos una dicha, la costumbre la descolora y la destruye, me inclino a creer que estas dos maximas contradictorias y vanas pueden ser patrocidads con la misma inutil elocuencia de un abogado; pero repito plenamente convencido, que no existe nada a que mejor se habitue el hombre que a la felicidad.

No me ocurren estas ideas ahora por primera vez, cuando era padre novel, tenía otras. Y sin embargo rumiando hoy junto al fuego mi filosofia destructora y buscando ejemplos para echarle puntales, uno voy a escoger adecuado a aquel dichoso y lejano tiempo en

que era padre muy joven.

Aturdido aún de lo inmensa que era la habitación de su padre, Augusto no atravesaba jamas nuestras cuatro habitaciones, sin girar en torno sus pasmados ojillos, se habia acostumbrado a llorar, pero bastaba hacerle sonar con la mano un candelabro de plata, un vaso, un cristal de la ventana, cualquier maravilla que en aquella confusión hubiese escapado a su vista, para que callase al instante; por la noche, cuando se encendía la luz, era capaz de abandonar su comida por contemplar largo rato la misteriosa llama que ardia en casa de papa; en una palabra Augusto había venido al mundo, hacía quince días solamente, y sin embargo me parecia que lo había tenido siempre. Su carita redonda era la de un antiguo amigo de la infancia, su vocecita despertaba un eco en mi corazón, era de llanto, pero sonaba dentro de mi como alegre nota; sus ojillos atónitos, los balanceos de su cabecita, los movimientos de las piernecitas, que se rebelaban contra los pañales, todo esto me recordaba cosas tiernas y bellas, en que nunca me había fijado bastante.

Aquellos quince días de vida nueva se ensanchaban extraordinariamente hasta invadir toda mi vida pasada, hasta el punto de parecerme increíble haber vivido de otra suerte; estuve en verdad tentado por creerlo.

mi hijo y yo nos conociamos hacía tiempo.

Cuantas veces, en la cama, en medio de la noche me desperté de alguna pesadilla, en la que ya no era padre, y después de haber prestado oído á la respiración dulce y suave de mi pequeñuelo, me dejaba arrastrar sin gran resistencia por una serie de pensamientos

que corrían hacia el tiempo en que todavía no lo era! Pero me alejaba con sentimiento; era como si hubiese depositado en la calle el objeto de mi paternidad y pudiese pasar un ladrón que me lo robase. No por eso lo perdía de vista, andaba al revés y volvía atras cada instante; pero tentadoras memorias me llevaron con frecuencia muy lejos, recordaba todos mis dolores más agudos, y eran necedades; todas mis dulzuras mas amadas, y me parecieron desabridas; faltaba á todo algo más: mi hijo.

Con cuanta mayor alegría, cargado de nuevo con el hatillo de mi felicidad, me lo llevaba sin miedo a

través del laberinto del porvenir l

En aquel amoroso viaje, mi hijo tomaba mil aspectos ora se contentaba con saltar, poco despues de un año no cumplido, andaba los primeros pasos balanceandose, pasaba bajo la mesa sin inclinarse y apoyaba su cabecita rizada en mi rodilla; luego era en la Universidad un estudiante alborotador, blandia un baston grueso en la mano, llenaba las calles de Pavía con sus nocturnas proezas, jugaba al billar y se sorbía el examen de derecho canônico; luego volvia a Milan doctor in utroque, maravillando con su elocuencia a mi suegro, el cual lo habría creldo siempre ingeniero; protegia huerfanas y viudas — bribonzuelo! — después se unamoraba de una hermosa niña de 18 años, yo les daba mi consentimiento, se casaban y me hacían abuelo.

No soñaba yo por mi solo en cada uno de mis castillos en el aire había un castellano, y era él. No me parecia posible imaginar mi clientela, mi fama de abogado, mis ganancias y mis economias, sin aquel querido niño llegado al mundo dos semanas antes.

Le ponia un dedo en la mano, y el me lo estrechaba con todas sus fuerzas y me miraba. «Estamos de acuerdo», decía bromeando para que sonriese su palida mama; y decia para mis adentros muy en serio con una hrmeza de propósito que me parecia capaz de desafiar al destino «Estamos de acuerdo!... hasta que la muerte nos separe!»



Siempre había pensado en la muerte y seguia pensando en ella, pero mucho menos el severo fantasma se había rezagado desde que mi hijo estaba en el mundo; ya no era mas que una forma vaporosa en el horizonte lejano, y a tanta distancia no me inspiraba temor.

Hasta pocos meses antes ¡cuantas enfermedades había padecido! primero fui tísico, luego apopletico y en un cuarto de hora, mas cruel que todos, hasta hidrópico; mi Evangelina me había curado de muchos males; pero me quedaba alguno, no confesado, mas lento en sus efectos y menos formidable que la tisis y la hidropesía, pero igualmente fatal; y me ocurría que si en medio de una broma alegre se hacía alusión a la edad senil de un Ticio cualquiera, decía en seguida entre mí: « a esa edad no llegaré yo de fijo. »

Mi precoz muerte debia hallarme preparado; he aqui por qué pensaba tanto en ella, fuerza era, pues, poner por escrito mi última voluntad, hacer mi testamento de mi propio puño, para ahorrarme los derechos del notario, y si no lo habia hecho ya, era porque los males que minaban mi existencia hacían el daño tan a la sordina que me dejaban algunas veces la ilusión de que había de vivir mas que Matusalem.

Pero vino mi hijo, y todas mis melancolias se desvanecieron. Me senti fuerte, sano y vividor. No intenté persuadirme de que la hidropesia debia respetar al padre de una criatura que apenas habia llegado al mundo, me parecio que mi vida se prolongaria por lo menos todo el tiempo necesario para sacar adelante a mi hijo, tenia, sin exagerar, veinte anos largos delante de mi. La muerte me concedia una pròrroga antes de presentarme al tribunal, y jamas hubo abogado mas feliz por haberla obtenido. Huyeron, pues, de la cabeza la hidropesía, la tisis, la apoplegia y por fin el testamento ológrafo. ¿ Acaso no tenía un heredero forzoso?

Mas, puesto que la naturaleza todo lo hace por via de compensación, alguna vez me ocurria la idea contraria. A todos mis implacables males había opuesto una resignación estoica, contaba el número de mis enemigos, y decía — sois muchos y sois crónicos, pero ¡qué diablo !.... no me matareis mas de una vez! Ahora, por el contrario, sentia que mi estoicismo de nada hubiera servido sin la generosidad de los adversarios que deponian sus armas. No podía resignarme a dejar en el mundo a mi hijo, y a vivir poco menos que tranquilo hasta la hora de largarme.

En resumidas cuentas, era verdaderamente feliz adquiria poco a poco ciertas costumbres que me hacian dichoso. Ya me gustaba mucho mi casa y empezaba a ser de opinión que quien tiene casa no necesita ir al cafe a leer la gaceta y politiquear con los amigos Salia despues del almuerzo y de la comida con un beso de mi Evangelina en la boca y un apreton de manos de mi hijo, otorgado al indice de la mano derecha andaba orgulloso, acelerando el paso si vera las anchas

espaldas de algun ama fornida que llevaba en brazos algun niño, acortaba el paso cuando la alcanzaba para darme tiempo de examinar aquel pequeñuelo que no era mío. Y quería ser justo, me parecía serlo, y, sin embargo, todos los niños que pasaban por la calle (,nunca habían pasado tantos ') eran menos bellos que el mío. Si hallaba alguno blanco como la nieve, rubio y rizado como un Cupido, con dos ojitos azules, primero intentaba atribuir el mérito a la edad, luégo viendo en verdad que mi hijo no podia volverse ni blanco como la nieve, ni rubio y tal vez ni rizado, puesto que no había ejemplo de ello en la familia, terminaba por hallar en Augusto alguna maravilla que no tenía el otro.

Todos aquellos mamoncillos que invadían las calles de Milan para gozar del sol de Enero, me miraban curiosos; los había enfermos y tristes y sin embargo me sonreian porque yo gesticulaba a la espalda de sus corpulentas nodrizas, y todos, sanos y enfermos, pobres y ricos, pareclan decirme • tantas cosas para Augusto!

Ocurrió mas de una vez que un hombrecito con media vara de estatura, apoderandose de la acera, se agarraba a mis rodillas y levantaba la cabecita mirandome y no se quería separar de mis pantalones, a pesar de los consejos de su mama, sonrojada de verguenza y satisfaccion el no abría la boca sino para maravillarse; pero yo comprendia muy bien que me decía; « te conozco, yo te he visto el año pasado cuando era pequeño, entonces no andaba aún y tú no te dignabas tampoco mirarme porque no eras padre entonces!»

Tienes razon, hijo mío, no era padre y no pensaba serlo; he ahí por que no me cuidaba de los niños. Cuanto mas vera la gente elevada y orgullosa, mas la tomaba por lo serio, y leyendo en los periódicos las grandes cabalas de la politica y la profetica filosofia del boletín de la bolsa, admiraba la humanidad trabajadora y fuerte. Ahora si, niño mío, te veo y se lo que tu no sabes, se que tù y tus compañeros sois los dueños caprichosos y amorosos de toda esta gente grande que trabaja para hacer subir la bolsa ò devanar la politica. Y las finisimas astucias y las grandes empresas de los hombres (te lo digo porque como no me comprendes, no puedes abusar); todas, todas sin excepción, todas se dirigen a ti. Nosotros parece que hacemos grandes cosas, digo nosotros, por costumbre, puesto que yo no hago mas que esperar un cliente que no viene), y, por el contrario, niño mio, trabajamos para manteneros, para criaros felices o al menos contentos; llegamos a ser ricos y avaros por vosotros, nos hacemos un nombre honrado para dejaroslo, estudiamos las ciencias para descubrir algo que os haga la vida mas agradable y preparamos las obras de arte que os la embeliecen y todo esto y mucho mas con una sola esperanza, la de que vuestras vocecitas cesen de llorar y nos digan ", muy bien '» Algunos os olvidan de veras, otros creen que os olvidan, pero todos y en cada momento de la vida trabajamos para vosotros; cuando la humanidad imagina que hace las revoluciones, las batallas y salvas, la patria no hace siempre mas que una sola cosa adelantar a sus propios hijos. Adios, perlita, tu no has comprendido ni una letra; pero no importa, porque tampoco necesitas comprenderlo.

Volvi a casa donde me esperaba mi tranquila fiesta el niño color de rosa y la madrecita palida y sonriente.



### VI

Desde la vispera Augusto lloraba mucho, agarrandose al seno de la pobre madre que estaba mas palida que de costumbre y tenía los ojos encarnados.

Me detuve en el umbral, sobrecogido de ese asombro que prepara el corazon a recibir las desgracias.

-¿ Que ha ocurrido ?-balbuceé.

Evangelina inclinó la frente y miró con ojos llorosos al niño que lloraba.

-¿ Qué tiene ?-insistí con más valor.

—No lo se, no lo se ..—repuso la pobreciba inclinando la frente para ocultar sus lagrimas.

-¿ Qué tienes ?... ¿ que tiene Augusto ?...

-Yo, nada... nada. .-balbuceò la pobre madre

Doblabanse mis rodillas; Evangelina me miró, tal vez leyendo en mi corazón de padre un desaliento mas grande que su mismo dolor, porque echandome un brazo al cuello y atrayéndome hacia sí, me colmó de caricias, cubriendome de lagrimas y dijo con voz cortada por los soilozos. «Nuestro hijo tiene hambre!»

Al pronto no la comprendí: la miré, mire al niño y repeti como un desmemoriado ¡Tiene hambre¹ pero fijandome en la palidez de mi pobre compañera, lei lo que escribían sus lagrimas, todo lo lei en silencio con el corazón oprimido, luego me incliné hacia Evangelina, le enjugue la cara con el pañuelo, la acaricie y también a Augusto porque se había callado.

-¿ Desde cuando ?-interrogue dulcemente.

—Desde ayer—repuso la pobre madre dirigiendome una mirada de reconocimiento,—solo desde ayer, aún tema esta mañana, pero muy poca; no te he dicho nada porque crei que volveria pero poco ha, cuando he oído llorar a nuestro hijo, he sentido una conmoción por todo el cuerpo y he pensado sea bendito el cielo, la leche vuelves; le he dicho a Augusto son llores y lo he acercado al seno. El pobrecito iba credo que su madre lo engañaba porque no ha encontrado nada... nada mas. Ha llorado y yo tambien he llorado.

Y así diciendo, la pobrecilla no apartaba sus atónitos

ojos de mi, parecia que me pedia perdon.

- -I'l llanto no remedia nada -dije dulcemente; -serenate, la leche volvera; y viendo que se sentia como
  humillada, añadi -son tantas las madres a quienes
  ha tocado antes que a ti semejante desgracia... y se
  han consolado todas...
  - -¿ Cômo lo han hecho?
- —No se han desesperado, han tomado alquilada la leche de otra mujer, o bien han criado al niño con biberon, esperando tranquilamente a que volviese la leche.

-¿ Y volvia?

-Volvia.

-¿ Pronto ?

-A veces à las veinticuatro horas.

Los ojos de Evangelina me daban las gracias invocando al cielo. —Eso debias haber hecho—añadí riendo para animaria;—¿ donde diablos habra escondido tu padre la muñeca de trapo ?... ¡ Ah! hela aquí ¹... Mandaremos comprar leche fresca, la diluiremos con agua tibia, añadiremos una mezcla de azucar de primera y le daremos a entender a Augusto que hoy, su primera nodriza le convida a comer, y que papá y mama le damos permiso para ello.

Evangelina intento reir de mi gravedad, pero mal ocultaba aquella sonrisa sus angustias de madre.

—Yo le daré—me dijo luégo, queriendo quitarme de las manos la muñeca y el niño.

— Señora, no — repuse, — es un derecho adquirido...

Al pronto mi trabajo fue bien. Augusto al sentir algo en los labios cesó de llorar, dió una chupada lleno de avidez, sintio el líquido sabroso y siguió adelante; ya me volvia hacia la madre que miraba con lagrimas en los ojos, para decirle le Lo ves 2 da paz al corazón y dejame hacer.» pero Augusto dio la primera muestra de descontento y separo la cabecita del trapo y la movió gimiendo, despues, reatrapó mi biberón; callo para chupar como al principio, ceso y lloro otra vez y así continuo, por ultimo no quiso saber nada mas y abandono su alimento exhalando un grito.

Todas las crueles angustias pasadas, asaltaron de nuevo a la pobre madre, tomó en brazos a su criaturita y meciéndola la paseó arriba y abajo por la sala, murmurando entre lagrimas y besos mil palabras amorosas.

Es natural—decia yo siguiéndola—es natural que se haga el descontento después de una comida sabrosa, no sería hombre mortal si no se portase así... ve cuanta leche queda en el vaso...

Pero Evangelina no me atendia; nuestro hijo obstinandose en su idea, apoyaba su cabecita en el seno de su afligida madre y agitaba su cuerpecito de modo que daba realmente lástima.

-Esto es una infamia-insisti; -ha comido como un lobo, no puede tener apetito...; vaya que es testaru-do, ea!

Estaba casi despechado con mi hijo; Evangelina, como queriendo aliviarle del rigor paterno, lo beso y volvio a besar con frenesí, pero él constante en su idea y tenaz en su propósito de imponerla llorando...

Aquel dia transcurrió lo mejor posible; y pasó la

noche también; pero ¡ qué noche !

Al siguiente día fue preciso decidirse, la leche no volvia; mi Evangelina estaba no se si sobresaltada o avergonzada.

—Creera que lo hago adrede—decia cubriendo de besos al descontentadizo; o mirandome con ojos admirados, murmuraba —no soy buena para nada; no sir-

vo para nada,

Consuelos de palabra eran vanos, hasta que Augusto se callase; hacia mal porque la leche del biberón que yo le ofrecia, era tal y como la de su mama; así lo habia confesado Evangelina; era mas dulce, mas sabrosa y yo se la daba con maña singular, hacia mal; pero ¡ como hacer entrar en razón una cabecita de pocas semanas! lo menos que se arriesga es perder la propia, de sobra lo advertí cuando por poco me dejé llevar del despecho.

Era forzoso decidir el alimento artificial no era del gusto de mi hijo ni mucho menos de nosotros, entonces...

-Aguardemos un dia mas-dijo Evangelina-, quién sabe si volverá la leche!

-Probemos...

No volvió la leche y el biberón no hallo gracia en Augusto.

Pronuncióse por fin la gran palabra. Evangelina la

oyó como el eco de una voz que ya había sublevado su corazón de madre ; la oyó llorosa pero resignada

-i Hay que buscarle un ama!

Había oido hablar muy mal de estas desgraciadas madres, que la mayor parte de las veces abandonan sus propios hijos á otras mujeres para criar a los de los ricos.

—¡Calumnias!—pense.—Quien realmente merecía censura era la sociedad que las reduce a medrar a costa del sentimiento materno. . Fuera de que, podemos contratar una que haya perdido de verdad a su hijo y

a quien parezca hallarlo en nuestro Augusto.

Pero esta consoladora idea no sentaba muy bien a mi Evangelina, aquel superfluo amor de una nodriza pagada ofendía su amor de madre; no me lo decía; hasta me aseguraba lo contrario, pero veia yo muy claro que ella prefería una nodriza con mucha leche y con mucha paciencia, pero un poco indiferente. Si hubiese osado expresar todo su pensamiento me habría dicho ( y yo lo comprendía como si lo dijese) « déle de mamar ya que yo no sé darle, pero no lo quiera como madre; para esto me basto yo sola.»

Despues de haber ido a encargarla al medico, a la señora Gertrudis, al farmacéutico de la esquina y obtenida de los tres la promesa de un ama para el dia siguiente, volvía a casa rascandome la oreja por donde se habían colado tres palabras del farmaceutico.

-¿ Quiere usted un ama para casa ?— me pregunto.

-Cierto-había contestado-mi mujer no querra separarse del chico.

Y el sabio farmaceutico habia añadido que mi mujer era de compadecer, y que hacía muy bien, porque cuan

do se puede es mejor.

¡Cuando se puede! Estas tres palabras que me habian lisonjeado, haciendome la ilusión de ser ya un juris consulto sobrado de clientela, se me habían atravesado en el oido y por eso me rascaba la oreja por la calle.

No descubrí mis angustias y aprensiones a mi Evangelina, la cual cuando supo que tres nodrizas se disputaban el honor de criar a nuestro pequeñuelo, primero lo besò, despues sonriò, y por último me dijo « estoy contenta.»

Dichosa ella! A mi las tres palabras del boticario no me dejaban tranquilo; gran parte de la noche la pase intentando apuntar en la oscuridad de mi cuartito ciertos audaces calculos que se estrellaban y se perdían sin cuento por todos lados.

—Habre echado mal la cuenta—decia—o tal vez las amas se hagan pagar mas de lo que creo; ¿ es posible que la leche cueste tan cara? Alimentar a un ama campesina no debe ser cosa del otro jueves, comere un poco menos, así como así echaba barriga... el salario ya se sabe lo que puede ser, no iremos mas al cafe, ademas dejaré de fumar si es necesario...

Alineaba los numeros en las tinieblas, sumaba, dividia, joh gozol me quedaba un residuo, aunque pequeño, y sin embargo no osaba fiarme de aquella aritmetica consoladora, ninguna de las cuatro operaciones resistia à la prueba tremenda de las tres palabras del farmaceutico. Debia ser equivocación... volvia a empezar, sumaba, dividia, y siempre me restaba un residuo modesto. Por fin, halle el sueño y la paz.

#### VII

En las primeras horas de la mañana un terrible campanillazo anunció una visita extraordinaria, una de las tres nodrizas probablemente, ó tal vez las tres juntas.

Fui yo mismo a abrir, y vi admirado una mole rubicunda y fresca que llenaba todo el hueco de la puerta. Aquella lugareña gorda y redonda, fornida de caderas y cosas analogas, había exagerado sus formas echandose a cuestas, y no es mucho decir, seis basquiñas, yo veía tres una tras otra; llevaba un pañuelo de seda en la cabeza, grandes pendientes que sonaban ruidosamente en torno de la cara velluda.

—Soy el ama—me dijo, invadiendo la antesala y mirando con ojos curiosos—me ha enviado el boticario...

No quise oir mas; pareciome que alguien había colgado repentinamente de mis orejas los enormes pendientes del ama, tanto era el ruido que hacían las palabras del farmacéutico.

-Pase usted adelante-dije. recobrando toda mi gravedad-pase usted adelante, buena mujer.

La había llamado buena mujer con malicia: sentia que aquella enorme nodriza me achicaba y me pareció con esto reducirla á proporciones más modestas.

- -El abogado... el abogado... Acidi.
- -Placidi.
- -Placidi o Acidi es igual... ¿ es usted el abogado?

-Si, yo soy.

La observé para ver cómo acogia esta noticia, pero sobre la interminable y desmesurada superficie carnosa de su cara apareció leve sonrisa y nada mas.

Eche a andar, ella me siguio, veia por el rabillo del ojo que miraba siempre al rededor y note que al pasar

toco la tela de las cortinas.

No me esperaba nada bueno.

— Hay permiso?— dije a la puerta del cuarto de dormir, un tanto para hacer comprender a aquella ama colosal que si nuestras cortinas eran de lana y algodon, en los modales y en todo lo demas, no queriamos que de algodón entrase ni una hebra siquiera.

Las lugareñas suelen ser de cortos alcances, pero no tontas, al contrario, hasta donde alcanzan son muy agudas, extremadamente agudas, la buena mujer que casi me empujaba para que a mi vez empujase la puerta, comprendió la lección, se detuvo, me dirigio una mirada a hurtadillas y espero para entrar a que Evangelina hubiese dicho —, Adelante!

Era sin embargo incorregible, apenas entro, miro al soslayo la cuna, la cama, el lavabo, las cortinas, luego se quedó en pie delante de mi mujer, la cual se habia

puesto muy colorada.

—¿ Como se llama usted, buena mujer?—preguntó Evangelina, reuniendo todo su valor.

—Benita, me llamo... Benita Corti... mi marido es carretero y nunca esta en casa el... mi hijo se lo ha querido llevar el Senor.. y por eso me pongo de ama .. es la segunda vez que tengo señores...

Había hablado de su hijo muerto, con gran fuerza de animo, al pronunciar la palabra senores, dio otra

fugitiva mirada al lavabo.



No se lo que hubiera dado por tener en el cuarto los muebles dorados y una arca muy repleta, bastante para oprimir a aquel coloso lugareño, bajo el peso de mis riquezas. Habría pagado, a lo que imagino, una suma que no tenía.

-¿Y tambien la primera vez se le había muerto a usted su hijo?

—Si, señora—repuso aquella mujer—nosotros, los pobres, tenemos la cruz que nos ayuda.

¡La cruz que nos ayuda! ¡Estas extrañas palabras significaban, ni mas ni menos, que la mortalidad de los ninos! Entonces casi me enoje, pero desde que he hablado con varias mujeres del pueblo, sé que todas tienen semejantes ideas y usan el mismo lenguaje, sin que por ello sean de mal corazon; aman a sus hijos mientras viven, se consuelan de haberlos perdido con esta figura de la cruz avuda á la gente pobre. La miseria tiene su legica, y el hombre se consuela facilmente con una metafora.

- -¿ Tiene usted mucha leche?—se arriesgó a preguntar Evangelina.
- -()tra exclamo el ama, y sin decir siquiera agua va, se desabrocho y saco dos enormes recipientes, dos amenazas de indigestion. Y vi con el pensamiento a mi chiquitin desaparecer en aquella abundancia, mantenerse, saciarse y crecer à la vista.
- -c Y puede usted venir en seguida?-dijo Evange lina...

Benita Corti sonrio, mostrando unos dientes anchos como palas, pero blanquisimos, despues repuso que eno lo sabia». Y comprendí como Evangelina que eso significaba: «según y cómo».

-Veamos-comence a decir, sentandome y echando el cuerpo atras como si diese audiencia a un cliente-veamos: ¿qué gana usted?

Embestida asi de frente, Benita Corti tuvo un mo-

mento de flaqueza, se balanceó sobre sus caderas, miró las sillas y los cuadros y en el buscar palabras no estuvo afortunada porque no encontró mas que éstas

-Me han dicho , vaya usted! ¡y aqui estoy!.. Con

que, ¡no es mía la culpa!

Tuve como un presentimiento de la verdad y enmudecí.

-¿ Cuánto hemos de darle?-pregunto Evangelina.

—Pues si he de decir... la casa es pequeña, pero esta bien arreglada—repuso Benita—no estaria a disgusto... ¿cuanto al mes ?... treinta y cinco pesetas... era lo que ganaba en la otra casa.

Yo no respiraba ya y el ama prosiguio

-Pues.... lo que se acostumbra... ya lo saben los señores.

Evangelina y yo nos miramos compadeciendonos mutuamente.

—Si lo sabemos—repuse—pero siempre es mejor entenderse.

Benita fué de mi opinión.

-Seguramente es mejor-afirmo:-las cosas convienen o no; ¿digo bien ?

Yo le asegure que decía muy bien y que su observación era profunda; parecióme aplacarla de este modo.

—Con que hemos dicho treinta y cinco pesetas al mes—comenzó de nuevo aquella mujerona:—al primer diente cien pesetas, otras ciento a los primeros pasos, al concluir de criarlo quinientas pesetas... es lo que me dan los otros señores...

Evangelina no apartaba ya sus ojos de mi. Despues de haber aguantado la estocada formidable sin pestanear, había tomado mi partido.

-¿ Le parece mucho?-me preguntó Benita Corti.

-Me parece bastante, pero tanto como mucho norepuse gravemente, y tuve el gusto de ver que aquella mole de lugar se dejaba prender y comenzaba a no saber ya qué pensar de mi. Volvía los ojos en torno, escrutadora y dudosa, con graciosisima incertidumbre.

Luego recobro el aplomo y prosiguio contando con los dedos:

- —Dos vestidos cada estación, los pendientes y el medallón de oro y las agujas de plata nueva para la cabeza.
- -¿ No ha olvidado usted nada? dije, levantandome.
  - -Que yo sepa, no.

La contestación fué ingenua.

—Con que siendo así, nos hemos entendido—proseguí.

—Si... ¿ Verdad ?... ¿ Debo venir mañana ?... ¿ Quiere usted que de una mamadita al chiquitin ?

No, no es menester, nos hemos entendido, lo pensaremos y le daremos a usted la contestación por el farmacéutico.

Benita Corti cayo de lo alto pero sin lastimarse, sonrió, saludo con una gran cortesía a mi mujer y salio solemnemente, llenando con su presencia cada uno de nuestros cuartos, en la puerta se volvió, me dijo —Que usted siga bien—y fuése.

Estaba contento de mí y me apresure a llevar una carcajada alegre a la cabecera de mi Evangelina.

Pero la pobre madre habia tomado en brazos à nuestro lloron y le llenaba de besos y de lagrimas.



# VIII

No me decia nada, pero me bastaba mirar mi propio corazon para leer en el suyo; calle dejandola llorar y pensando: «las lagrimas la aliviaran;» pero cuando me pareció que había llorado bastante y que había llegado el momento de dirigirle alguna frase consoladora, me incline sobre nuestro niño y lo besé para animarme; entonces sentí desvanecerse la extraña serenidad de mi desolación, se me oprimió la garganta,

intente hablar y sollocé. Sollozos verdaderos, no me averguenzo de confesarlo; sollocé precisamente en el instante en que creí haber hallado la única idea capaz de enjugar las lagrimas de la pobre madre.

La idea era esta: "El aire del campo probara a nuestro hijo» y me había parecido un consuelo tan solo al intentar decirlo senti toda su amarga ironia.

Evangelina no era una heroína; pero en cuanto le mostraba que tampoco era la mujer de un heroe, al instante tomaba animo y parecía otra. Habia tenido ocasión de experimentarlo mas de una vez y ahora me lo demostró tambien. La pobrecilla besó al niño, enjugó sus lagrimas con el pañuelo y me enseñó sus ojos encendidos, pero secos.

-Epaminondas-me dijo-no hagas lo que yo, es

preciso tener valor. ¡Qué pena verte llorar!

-, Todo un hombre fuerte, un abogado!-dije yotienes razón, es preciso tener valor... es preciso tomar las cosas como vienen... por lo demás, algunas lagrimas no hacen daño ni a un abogado con tal que no las vean los clientes, se entiende... y los míos no me pueden ver... estan ausentes... Dios sabe dónde estan.

Queria reir, como veis, y no lo lograba.

Entre tanto, a fuerza de besos, Evangelina había sabido tranquilizar á nuestro hijo.

-; No somos bastante ricos! -dijo mi mujer sin apartar los ojos de la carita de Augusto y hablando al inocente pequeñuelo -papa y mama, le decia, son pobrecitos te iras, nos olvidaras y amarás a quien te de de mamar.

Entonces comencé à decir-

-El aire del campo le probara..... tantos millonarios hacen criar sus hijos en el campo .. por higiene... porque el oxigeno ensancha los pulmones. . pregúntalo a los médicos te dirán todos que el aire del campo prueba mucho y que el oxígeno... Evangelina sonrió melancólicamente, y no lo dijo. pero yo comprendi muy bien que hubiese querido contestar «Epaminondas mio, me habria dicho si no hubiese temido afligirme, también las caricias de las mamás hacen mucho bien à sus hijos.»

Suspirò para sí y no dijo màs.

Luégo, mas tarde, hallamos la fuerza necesaria para volver sobre el trato de Benita Corti y para hablar de ella y de nosotros, en mofa, haciendo de ello asunto de coplillas.

-Treinta y cinco pesetas cada mes -exclame ni con suprimir el cigarro para siempre tenia bastante! Tal vez habria que hacer algun otro sacrificio!

- Y las cien pesetas al primer diente, donde en-

contrarlas?

-¿Y los otras ciento cuando empiece a andar?

—¿Y las quinientas últimas?¿Y la plata nueva y los pendientes de oro?

- Y los dos trajes cada estación?

Nos estrechamos las manos y reimos muy bajito para no despertar al niño.

—¡Pobre Augusto!—dije hablando a mi querido durmiente—no pretenderás imposibles de mama y papa
y nos amaras del mismo modo y creceras sano, fuerte
y bueno; echarás el primer diente sin hacerte rogar,
daras los primeros pasos sin caer y sin arrastrar en tu
caída a tus pobrecitos padres. Vaya; no vas a tener un
ama colosal como Benita Corti.

Me interrumpi asaltado por una idea que no me habia ocurrido antes, y dije a mi mujer.

—¿Si llegamos a tomarla, cómo mantenerla?... se te había ocurrido eso?

Tampoco a Evangelina se le había ocurrido y me miraba con sus ojillos aturdidos, mi cómico terror casi la hizo reir y yo volví a mi discursito dedicado a Augusto —No vas a tener un ama colosal como Benita Corti, un ama que para alimentarte se habría comido sin duda a tu padre pero tendras un amita joven, fresca, bella, que te sonreira y te dara sabrosa leche, iras a vivir al campo no lejos de nosotros; respirarás el aire puro y cada día iremos à verte.

Estas eran verdaderamente ideas consoladoras y

Evangelina me daba las gracias con la mirada.

I na hora después le decia al farmaceutico de la esquina, que me habia equivocado, que había creido que podia, cuando, en realidad, no podia y que le rogaba me buscase un ama menos colosal que Benita Corti, pero bella, fresca y que viviese no muy lejos de Milan.

El buen boticario no se admiro de mi cambio de propósito, y despues de haber observado con la misma profundidad de la primera vez que cuando no se puede... es mejor, me dijo que tenia una recién casada de Musocco y que la avisaría al instante.

Y me volvi a casa a recomendar a mi mujer y a mi hijo que se alegrasen porque teníamos una recién ca-

sada de Musocco, fresca, joven y bella.

Se llamaba Mariana, era pequeña, blanca, gordita y cuando entró en mi casa seguida de su hombre pareciame que entraba con ella el buen humor.

l'ambien ésta comenzo con la palabra sacramental «,soy el ama la —pero acompañada de una risita gozosa, luego como irguiendose añadió: «Si a ustedes les parece...» y volvio a reir.

Nos bastò una mirada y un signo de inteligencia para acordar de plano, Evangelina y yo, que Mariana criaria a nuestro hijo...

Hiermos algunas preguntas ya a la mujer ya al marido, pero contestaba siempre la esposa, el hombre cuando era interpelado, hacia muy divertida figura, le veiamos batirse un momento con un adversario invisible hasta que Mariana lo sacaba del apuro contestando por él y riéndose.

Reia de todo aquella amita graciosa; su boquita parecía expresamente hecha para reir y para dejar ver sus dientes pequenísimos y sin mancha. Al fin cuando le pregunte si de Milan a Musocco se podía ir a pié sin gran fatiga, me repuso que estaba à cuatro pasos... y rió también.

Un cuarto de hora después estabamos de acuerdo en todo, y Mariana daba de mamar hasta saciarle a Augusto, el cual no halló nada que oponer.

Se convino en que la mujer se quedaría un par de dias con nosotros, el hombre se marcharia a Musocco y volvería entonces con el carrito á buscar a la mujer y al niño.

-- ¿Esta bien ?-- preguntó el marido.

-Esta muy bien-repuso Mariana y volviendose a él le ordeno que se marchase y que volviese dos dias despues con el carrito; todo esto, riendo.

-¿ Como se llama su marido de usted?--pregunte.

Esta vez, de la rapida lucha entablada con su adversario invisible, el pobrecillo salió vencedor habia comprendido que no estaba en orden dejar contestar a la mujer à una pregunta tan ad hominem

-, José '-dijo, y se puso como la grana, luégo animado por su propia voz, repitio Me llamo José, - y anadio con mayor brío --para servir a ustedes.

Tan cierto es que un heroismo atrae otro y aun en las mas dificiles empresas todo es empezar.

Mariana reía como si hubiese oído la mas salada agudeza; reímos también nosotros y entonces José se en jugó su bañada frente con el revés de la manga y nos demostró que tambien el tenía los dientes blancos como la nieve; pero su risa era fingida, era incapaz de reirse en semejantes momentos.

-Me voy-dijo después de haber intentado mar-

charse sin decirlo; pero después de decirlo era preciso marcharse tambien, y era dificil saludar, resolverse, enfilar la puerta y cerrarla tras si. ¡Dios mio, que penosa es la vida en casa de los señores! No sabiendo resolverse a aquella mímica, el pobrecillo hacía otra miraba aquí y alla para tener el pretexto de interrogar à su mujer con una ràpida mirada.

-Me voy-repitió sin mas resultado que empeorar

su situación, porque tampoco se movia.

Entonces Mariana se desprendio de Augusto, lo deposito con desembarazo en la cama junto a mama y llego a plantarse frente al marido y le dijo sonriendo —Vé, ¿ qué aguardas?

—Me voy—dijo Jose por tercera vez y se marchó de veras, pero de espaldas, inclinandose sia perdernos de vista hasta que tropezó en la puerta. Entonces se volvió rapidamente, se encasquetó el sombrero y desaparecio.

Mariana soltó una carcajada argentina y dijo. «Con

permiso», y salió detras de su marido.

Quedamos solos: mi mujer y yo sentimos el deseo de abrazarnos, debia ser por instinto de imitación, porque en aquel instante Jose y Mariana hacian otro tanto en la antesala.

—Mi José –nos dijo el ama riendo—es un poco timido, ya lo habran notado ustedes, pero es un buen muchacho.

No reia entonces.

—Ahora se ha marchado!—añadió, y tampoco esta vez reia.

Pero cuando mi mujer le dijo: «Se conoce que la quiere mucho...» Mariana volvio a su buen humor

—Otra faltaba!—repuso—y de nuevo comenzó sus trinos y sus gorjeos.

Mariana parecio bien pronto como de casa, nuestros muebles no le embarazaban, y a nosotros tampoco ella; tomo a Augusto en brazos y se lo llevo de un lado a otro todo el día, dando una mano a varias bagatelas de la casa.

Mi pobre Evangelina no la dejaba un momento; siempre encontraba un pretexto para ir detras de ella, y si le faltaban pretextos la seguia igualmente como un autòmata; a cada instante ponia su cara junto a la carita de Augusto; y el chiquitin alargaba la mano mostrando que quería ir con mama: ¡que alegría para la pobrecilla!

Pero era necesario acostumbrarlo a los brazos de Mariana para que luégo no padeciese demasiado!

«Mas tarde!—pensaba:—pasado mañana! pobre corazón de madre!»

Augusto era bueno y Mariana gentil; se gustaron, se quisieron; aun sin el estímulo del apetito se vela claramente que nuestro hijo estaba con gusto en los brazos de su ama.

—Ya veras como se acostumbrara! — dijo Evangelina.

-Asi lo espero-decia, convencido.

## IX

Aquellos dos días volaron.

Entre risas, Mariana nos describió su pueblo, nos condujo a traves del laberinto de su complicada parentela, enumero los vecinos y vecinas y los frecuentadores asiduos del establo. Una vez en el establo, no salio de el en largo rato describio con tal cariño la única vaca blanca y el caballo cuatralvo, que fue para mi como si conociese de antiguo las dos inmejorables bestias, nos informó con pelos y señales de la estopa que se hilaba, de lo que se decia, de los matrimonios acordados y de los amores nacientes en cada año. Mariana bromeaba bien y con buena voluntad; cuando hablaba de su establo, creeríase verlo realmente, cubierto de rastrojo, con su unica ventanilla cerrada con papeles de periodicos, y contemplabais las ruecas encanecidas y temblorosas como ancianitas, los husos volteando junto a las rodillas de los enamorados, las miradas que brillaban en la sombra, mientras sona ba entre risas y maledicencias el lamentoso gemido de la vaca, al que yo anadia mentalmente otro gemido, el de mi hijo, porque sabía que mi pobre Augusto ha bia de pasar en aquel establo lo restante de su primer invierno.

La mañana del dia en que Jose debia volver con el carrito por su mujer y el niño, note que Evangelina

se afanaba de un lado a otro del cuarto, andando mas deprisa que de costumbre y moviéndose sin cesar, reunia fajas y camisitas, camisitas y fajas y luégo gorritas y pañales; pero anudaba varias veces el hatillo sin que acabara nunca de colocar la ropa; despues lo desataba sin añadir nada. Lo mismo hubiese hecho yo también.

Como podía estar desocupado, había tomado en bra zos a Augusto y le hacía en voz baja varias recomen daciones.

Le decia que fuese bueno, que no llorase, que estuviese sano y hasta que quisiese a Mariana y a Jose, pero que no olvidase a papa y mamá!

Siempre que sonaban ruedas en la calle, sentia que me faltaba la respiración; buscaba à Evangelina con los ojos y la veía inmóvil, atenta, sin respirar también.

José tardaba. El pobrecillo llegó cuando menos lo esperabamos, sin anunciarse con ningún rumor, confeso sinceramente a su mujer que había tirado del cordon de la campanilla, pero tan poco, que ni siquiera había sonado. Le faltó valor para volver a llamar y esperó en la Providencia, que tuvo misericordia de el, media hora después, dejandole entrar cuando la criada salió por agua.

¿Y la carreta? ¿Quiza se le habia roto una rueda? ¿O el brioso caballo estaba de mal humor? Confié un instante. ¡Ay de mi! No había ocurrido ninguna desgracia; el caballo estaba muy rozagante y la carreta a nuestra disposición; unicamente, por no molestar al portero, teniendo que abrir la puerta de par en par, lose la había dejado en una posada extramuros.

Todas estas cosas no las dijo en el lenguaje vulgar

de la humana raza, pero las dejó comprender.

Había llegado la hora, forzoso era, en verdad, que se largasen; nuestro reloj parecía que tenía gran prisa en ver partir a nuestro hijo. Evangelina tomó en brazos a Augusto, le arreglo la gorra y los encajes de la camisita para que hiciese buena impresion entre la gente, lo besó una vez y dos, repitió cien recomendaciones a Mariana, volvió a besar cien veces a su hijo. En aquel instante pareció realmente una heroina.

- Veran ustedes que bien estara-iba diciendo Mariana.

-, Oh! , si! ; si!-añadiò Jose, ahuecando la vozestara muy bien.

Sentia mi corazón oprimido y tomé en mi mano la de Evangelina, y dije precipitadamente:

—Andad... ahora... en seguida... iremos pronto a ver cómo esta...

El ama me comprendió, se llevó detras por el faldon de la chaqueta a su hombre y tomo la escalera.

Entonces Evangelina no se pudo contener, se arrojo en mis brazos bañandome el rostro con su llanto... luego, separandose de pronto, se asomó al descansillo.. queria ver por última vez a su hijo... otra vez

Pero el ama estaba al final de la escalera.

-- Quieres que la llame ?--dije con temblorosa voz.

—Si... es decir, no, es mejor que no lo vea, no sabria separarme... es mejor hasta para él, pobrecillo, que no me vea llorar... ¡tal vez le haria daño!

La deje en esta ilusión y no le dije un mal pensamiento que tenía «Augusto no nos queria, puesto que nos abandonaba como si corriese a una fiesta.»

Nos asomamos a la ventana para verle pasar; ¡helo alli en brazos de Mariana! La buena mujer lo levantaba en sus brazos, probablemente le diria que nos mirase, pero el no se fijaba en esas frusierías.

Vimos la carita color de rosa, luégo el vestidito blanco, después un pedazo de la cinta azul bajo el portico... y nada mas, excepto los ojos de curiosos vecinos asomados à las ventanas de enfrente. Yo cogi suavemente del brazo a mi mujer, la aparte con dulzura de la ventana, cerré con una mano, sosteniendo con la otra a la desconsolada madre.

- ¡ Evangelina!
- Epaminondas
- -¿Qué tienes?

Sonriò melancòlicamente, como quien dice «Ya puedes figurarte lo que tengo.»

—Se ha marchado—añadió—pero no va lejos, podremos verlo a menudo todas las semanas, hasta todos los días.

Evangelina no me daba reposo; me siguio al despacho sin resistencia, y giraba en torno por la sala una mirada atónita y apagada.

—¿ Donde esta Musocco?—me pregunto de pronto.

—À pocos kilometros de la puerta; se va en diez minutos por el ferro-carril; a pie, tú misma lo has oido, hay cuatro pasos y los querras dar con alegría mas de una vez... mañana si quieres.

Pero Evangelina no me atendia; se había acercado a la pared donde estaba colgado un mapa de Italia, y buscaba à Musocco.

¡Ah!¡Musocco no estaba! El geografo que habia dibujado el mapa no tenía un niño en Musocco.

—Debe estar aquí—dije, corrigiendo con la pluma el olvido del geógrafo;—mira, aquí Rho, aquí Milan, Musocco esta en medio.

Evangelina miró el punto que la pluma habia dejado sobre el mapa, luégo me miro e intentó sonreir.

-Hace frío-balbuceò.

Hacia frío en nuestra casa abandonada.



X

Despierto mas de una hora, habia interrogado ya en la sombra todas las fisonomías conocidas de nuestra solitaria estancia y todas estaban tristes porque la cuna estaba vacía.

Me abandone libremente a la melancolia; Evangelina dormía.

Apenas desperto, para que no leyese en mi frente las negras ideas que de ella surgian y para no contagiarselas, insinué:

-Evangelina mía, ¿vamos a Musocco esta mañana? De este modo no tuvo tiempo de recordar sus angustias maternas sin tener el remedio a la mano.

-Es preciso ser fuertes-repuso titubcando, -Tal

vez será mejor esperar un poco; dar tiempo a nuestro pequeño para habituarse a la nueva vida.

Y a estas palabras vacías vió ella tambien como yo, al inocente, en un caserón demasiado grande, dentro de una cuna de mimbres junto a una cama enorme, con la colcha rameada color de rosa; vió sin duda todo esto porque se interrumpio, suspirando para decir

-¿ Quien sabe cómo habra pasado la noche?..

-¿ Vamos a Musocco?-me apresure a repetir.

-- Tal vez sera mejor esperar .. si Augusto nos ve, llora de seguro, se pone malo...

Pero la idea se nos había plantado delante y tema tantas seducciones que no fue posible resistirla, y cuando por tercera vez repetí.— vamos a Musocco?—estabamos casi fuera de la puerta preparados a marchar

Nos fuimos, y no a piè, à lo largo del camino real arrancando las espinas à las acacias de la maleza como había dicho, para embellecer mi proposicion, sino por el ferro-carril por acortar el viaje.

Nuestra aparición en la calle principal de Musocco produjo inmenso estupor en los lugareños; en muchas ventanas se asomaban caras petulantillas y curiosas, de chicuelos desgreñados, y cuando pasabamos por una puerta veía yo de reojo una cabeza que se asomaba a mirarnos.

Se decian —Son los señores de la Mariana, van a casa la Mariana.

Y una compañera, con buen deseo, se nos adelanto a la carrera.

— Apuesto que va a advertir a la Mariana - dije con despecho—para que no se deje sorprender por los señores, sin tener tiempo de disponer el aparato escenico.

Mi mujer suspirò y no dijo nada.

-Es natural-añadi.

Andabamos al azar; junto a la primera esquina nos detuvimos sin saber que calle tomar.

—Por alla, la tercera puerta —grito detras una mujer, Me volví admirado de que en el pueblo todos supieran quien éramos y dónde queriamos ir...

I a buena mujer viéndonos perplejos, nos alcanzó y

repitió segura de su aserto:

— Por alla la tercera puerta. . ¡ pero aquí esta la Mariana!

Era ella misma, venía riendo con Augusto en brazos. Evangelina quiso coger al miño a la vista de los cu riosos y a riesgo de estropear la mantilla, pero se contuvo y marchamos hacia la casa.

Despues de la angustia causada por un ejercito de todas edades que nos pregunto — \*si seguiamos huenos \* — como si fuesemos antiguos conocidos, después de las angustias de la presentación de toda la parentela y del vecindario, para cortar por lo sano, pregunté por José y al saber que el hombre estaba trabajando, entré en la camara nupcial.

Alli a lo menos casi estuvimos libres, si bien a cada instante una lugareña se acercaba demasiado a la entreabierta puerta, empujada por una amiga de la in-

fancia.

Evangelina besaba y volvía a besar a Augusto, yo le tenia la cabecita en mi mano y miraba al rededor.

Era, en efecto, el mismo caseron que había visto en sueños; solo que la cuna era de madera, no de junco, y el cobertor, con flores amarillas; en un angulo un enorme cofre y en otro un gran monton de grano.

¿Y qué tal?...¿cómo había ido?

Divinamente. Augusto habia sido bueno, dócil y tenía buen apetito.

¿Y cómo había pasado la noche? A maravilla, comiendo y durmiendo, sin soltar una lagrima.

-¿Y usted? - pregunto Evangelina a Mariana.

Primero el ama se rio de todo corazon (era su misión en la tierra), luégo repuso -Ya lo quiero mucho, pobre angelito.

¡Pobre angelito! parecía contento, nos miro admirado, me pareció que nos sonreía; nada mas.

Luego mostró tener apetito y Mariana se lo acerco

al pecho.

—¡ Mamon!... has comido hace poco—le dijo—pero no importa; toma...

Augusto ocultó su carita de rosa en el seno mercenario y se durmió. El apetito era un pretexto.

- Es un picarillo!-dijo Mariana-ya lo había yo advertido.

Y no se por qué me regocijó extraordinariamente

que mi hijo fuese tan picaro.

No teniamos tiempo que perder, queriamos aprovechar el tren, sin abandonar al pequeño visitamos el establo, donde Mariana nos presentó la vaca blanca El caballo estaba con José.

-¡Lastima!-dijo Mariana.

—Sera otro dia—repuse para contentarla.

Y en efecto, se consolo riendo.

Y sin embargo, fué preciso separarnos, dejar de nuevo à nuestro hijo. Pero estabamos más tranquilos, más resignados; sólo nos afligió que Augusto, despierto al recibir nuestras ultimas caricias, se mostro de mal humor y no nos devolvió ni uno de nuestros besos

-Adiós-dijo por última vez Evangelina desde la

ventanilla del wagon.

-Adios-dije por lo bajo, saludando de lejos a mi hijo que se perdia en el horizonte como un punto blanco.

Despues vi una forma humana que se alejaba por la

calle mayor, Mariana; no distinguía a Augusto.

El viaje era breve y parecio largo, porque no se habló una palabra.

-¿ Que tienes ? ¿que piensas ?-pregunte a Evange-

lina, mientras subíamos la escalera de casa.

-Tengo como una espina en el corazón-me dijo tris-

temente, -- pienso que nuestro hijo no nos quiere ya.

— No lo digas asi— le murmure al oido, estrechandola contra mi pecho—di mas bien que no nos ama todavia.

Y era esto, sin embargo, un consuelo.

En el salon hallamos otro: un hombre de aspecto macizo pero solemne, un labrador que tenía un caso complicado que exponerme y no quería marcharse sin haberme consultado.

Me lo hice decir dos veces; tema gran deseo de preguntarle por dónde sabía mi nombre y mi bufete, pero pensé que era preciso respetar los secretos de la gente y resisti como un héroe.

— Tenga usted la bondad—le dije gravemente y le precedi muy amable, llevandole a mi despacho, le rogue esperase un momento a que me quitase el sombrero y el gaban.

l'ero no me quite nada, lo tiré todo por el aire y a mi asombrada Evangelina anuncié con un sonoro beso el descubrimiento que acababa de hacer.

- -El cielo-le dije-hace las cosas por via de com pensación, donde hay un gran dolor, envia una alegria grande.
  - -¿ Qué alegria ?-preguntó.
- l'ero que, no lo has adivinado? Es el, te aseguro que es el; ¡el primer cliente!



# VALOR Y ADELANTE





## VALOR Y ADELANTE!

I



HORA ve' — me dijo mi mujer — no le hagas esperar.

—Deja que aguarde—repuse alegremente, —le he esperado tanto yo, que ahora me

vengo.

Pero asi diciendo me sobrecogió extrano temor, que mi primer cliente abandonado a sí mismo, se arrepintiese y tomase la puerta a la chita callando. Ni tema siquiera perfecta seguridad de que fuese un ser real, aunque gordo y macizo; podía ser una aparicion, una sombra que fingiese la mole carnosa de una parte contendiente. Desvanecieronse todos los sentimientos de

venganza, cruce el salon corriendo y entre en el despacho sin revestirme siquiera de cierta gravedad doctoral.

Mi cliente no habia desaparecido, y mientras me encajaba la mascara, reia en mi interior del necio miedo que había cruzado por mi mente.

— Ruego a V.... se sien...te — dije, y lo dije con tal solemnidad, dejando un intervalo tan largo entre una y otra silaba, que mi primer victima pudo creer por un momento que yo queria rogarle se inmolase voluntariamente para evitarme esa molestia.

-Es por un muro divisorio-comenzó a decir aquel hombre, precioso para mí; pero le interrumpí pidiendole mil perdones y rogándole me dijese antes su nom-

bre y apellido, patria, hogar y profesión

- Venancio Solera, de Cuggiono, propietario.

Escribí aquel nombre y aquel domicilio sobre el primer cuaderno que halle a mano, como si hubiese peligro de que lo olvidase luégo sonrei como diciendo «Nosotros los abogados tenemos tal confusion de nombres en la cabezal...» y el señor Venancio Solera, sonrio tambien, probablemente quería decir: « Ya, ustedes los abogados...» pero le interrumpí poniendome serio:

- Con que ¿ se trata de un muro divisorio?

- Si señor, de un muro divisorio.

Y mano a mano, primero con la gravedad que le hab a impuesto, luego con la viveza de su indole plei-tista que iba tomando calor al recuerdo de las mortificaciones morales sufridas durante un año. Venancio Solera me refirio la lliada de ciertas estacas que que-ria quitar de una pared.

Mi chente tenia toda la razon al ejercitar el derecho que le daba la sacrosanta prudencia de su excelente abuelo tenia en favor suyo una escritura pública, el codigo, la jurisprudencia; no tenia en contra mas que al señor D. Luis Magni, hijo del difunto Pedro, y las estacas permanecían en la pared.

—Si Vd. supiera cuanto me lastiman ..! decia candidamente el señor Venancio, y ponía la mano sobre

el pecho como si allí las tuviese clavadas.

Pero yo no podia compadecerle, todo lo contrario lo admiraba, es la pura verdad; su mal me parecia uno de esos fenomenos maravillosos que se manifiestan en la tierra, para comenzar la clientela del abogado novel: aquel muro con las estacas lo veía yo delante de mi, alto y respetable como un baluarte.

— Tras de ese muro esta tu porvenir — me decia mentalmente; — tu numerosa clientela, tus triunfos forenses, las comodidades de Evangelina y de tu hijo.

Y embebido en este pensamiento, sentía en mi interior extraña agitacion que daba al traste con mi ficticia seriedad; confundida con el relampago oratorio que brillaba en mis ojos, aparecía la bondadosa sonrisa del satisfecho padre de familia. Nada decia yo, pero sin duda se leía en mi cara todo un poema, porque mi cliente, que hacía rato hablaba despacito y con la vista fija, de pronto enmudecio y sonrio.

-Prosiga Vd... prosiga Vd.-balbucee tratando de

recobrar la gravedad que huía.

— Le he preguntado si queria V. defender mi causa y me contesta V. que no con la cabeza.

— Perdone V. — dije — estaba distraido; iremos a los tribunales y venceremos.

- Será cosa larga?

Menti.

— ¡Ca!... no señor.... brevisima!.... si todo esta de nuestra parte .... Déme Vd. poderes y yo pensaré lo demas.

Y sin dar tiempo a que reflexionase, puse delante de mi un pliego muy grande de papel y escribí Solera contra Magni. Despues alcé la cabeza y dije «Ya esta.» Lo dije con cierto aire de triunfo que mas tarde me habia de parecer ridiculo al pensarlo, pero entonces era natural asombrar a mi cliente con mis argumentos. l'ste se creyo en el deber de inclinarse para admirar de cerca cuanto me rodeaba y al propio tiempo manifestarme que aprobaba plenamente mi manera energica de llevar adelante los asuntos.

Temí que fuese chanza, y sin mirarle le rogue me dijese qué habia hecho por su parte para evitar el litigio.

pronunciar estas palabras, y cuando las hube dicho, sin respirar apenas, alce la vista. Estaba resignado a contemplar un horror. Venancio Solera, que se arrepentia de haber querido llevar ante los tribunales a Luis Magni, y que agradeciendome tan feliz idea, se ponia en pie, me estrechaba la mano, enfilaba la puerta y desaparecia.

Pero no, mi cliente no se movió; se le habia pasado la gana de ir por buenas con aquel oso maleriado, habia venido porque ya era tiempo de terminar y no queria marcharse sin dejar entre mis manos su pleito.

- Dios te bendiga '-quise exclamar en un arran que de alegria; pero, por el contrario, pregunté gravemente:

-¿ Qué clase de hombre es?

Comprendio al punto que se trataba de la parte contraria, y repuso sencillamente

- Un oso!

Pero mientras él me lo representaba con los mas negros colores, yo le miraba con gratitud, casi con cariño. Veia en l uis Magni, el origen, el fundamento de mi clientela, la cabeza o tronco de una raza de pleiteantes, dispuestos a litigar hasta el fin del mundo. Primero conmigo, lucgo con mi hijo, y casi deseaba tenerle delante para darle las gracias, estrecharle las

manos, pedirle su retrato y después hacerle condenar en costas.

Otro camino se abría a mi pensamiento. — ¡Cómo, — decía mentalmente mirando cara a cara a Venancio Solera — como se le ha ocurrido á este bellisimo su-

jeto la idea de acudir à mis luces?

Pensaba en mi suegro, que desde el día del matrimonio de su hija no había hecho mas que aconsejar
los pleitos más disparatados à sus amigos y conocidos
de Monza y que ultimamente en vano se había vuelto
intratable hasta en sus propios negocios desde que
tenia un yerno abogado. Pero no era el quien me enviaba mi primer cliente, porque habiendo interrogado
habilmente al Sr. D. Venancio, me dió a comprender
que el no se ocupaba ni de sedas, ni de capullos, ni de
gusanos y que jamas había estado en Monza.

No me habria disgustado ser deudor de la clientela a mi suegro; pero cuando tuve del Sr. D. Venancio la seguridad de lo contrario, experimenté una sensación de placer nueva é inexplicable, pensando que mi fama había volado hasta Cuggiono. ¿ Y cómo se las había arregiado esta señora, para volar, cuando yo no había

advertido que le despuntasen alas?

¡Dulce misterio! Ni siquiera me afane por descubrirlo; en suma, siempre es mejor para el amor propio de un abogado, que el origen de su clientela se

pierda en halagueña incertidumbre.

Venancio Solera fué docilisimo: escucho todos mis consejos, prometió hacer cuanto le recomende, y como era instruído, suscribió la diligencia, y aunque con mucha cachaza, con gran éxito; y por fin, como hombre bien informado, y sin que yo se lo advirtiese, hizo el depósito de costumbre para los primeros gastos del proceso.

A estos milagros asistía yo sin admiración, porque

ya me habia acostumbrado a mi fortuna.

-¿Bastara? - preguntó mi portentoso cliente designando el paquete de billetes de banco que había depositado sobre la mesa del escritorio.

Comprendi, y sin pronunciar una palabra conte los billetes é hice el recibo; pero entonces el señor Venancio temió haber herido mi susceptibilidad y añadió presuroso: — Bastará?

Hice un signo sibilino y mi cliente debio tranquili-

zarse. La consulta había terminado y salimos.

-Por supuesto, que al fin pagara él-dijo alegremente.

-No lo dude V. -contesté sonriendo.

Y como si yo hubiese dicho una agudeza, Venancio Solera se parò en la antesala, estrechò mis manos y

rió estrepitosamente.

Adivine que era uno de esos hombres tardíos en comprender las bromas y que comienzan lo interesante de su discurso cuando creeis que esta terminado. Leia en su semblante el deseo de entretenerme a la puerta media hora para repetirme la historieta del muro. Su ideal hubiese sido que la causa pasase entre ambos y condenar a Luis Magni en rebeldía; yo, por el contrario, no vela la hora de que se marchase mi cliente para volver a ser niño al lado de Evangelina que, como si la viese, me esperaba junto a mi mesa llena de felicidad y de impaciencia.

-, Se las haremos arrancar<sup>1</sup>-insistio el señor don Venancio.

Hablaba de las estacas y otra vez le hice reir ruidosamente diciendo

-; Forzoso!... tendrá que arrancarlas.

—Aun cuando debiese arrancarlas con las propias manos—añadió mi cliente.

Y me miro como esperando otra agudeza. Senti un escrupulo de conciencia y le conteste

- Aun cuando debiese arrancarlas con los dientes.

La alegría del señor don Venancio no es para descrita: baste decir que tuvo miedo de su excesiva hila ridad y abrio la puerta para marcharse. Esperaba sin duda que le detuviese, porque le ví ponerse serio como quien quiere recordar algo, pero en realidad buscando un pretexto para cerrar otra vez la puerta y tomar de nuevo la posición anterior. Pero yo habia interpuesto prudentemente mi pié en la hoja de la puerta, y no lo retire. Venancio Solera, después de intentar en vano mover la puerta varias veces sin recordar la importantísima cosa que tenía que decirme dio una desconsoladora mirada a mi pie, golpeose la frente para castigarla de su falta de memoria y se fué a pesar suyo prometiendo volver pronto.

-No olvide V, enviarme todas las cartas-le dije

cuando hubo bajado un par de escalones.

Detúvose de pronto y se volvio; su resignada sonrisa decla. Ahí me tiene Vd., misero y desconsolado, sin poder mas que sonreir y marcharme. Continuó bajando y yo volví a mi despacho, donde Evangelina, que habia tomado el paquete de billetes y los estabacontando, apenas me vió, rodeó con sus brazos mi cuello y sacudiendome hízome perder el ultimo átomo de dignidad doctoral.

- Ahora, valor y adelante! - exclamò mi mujer -

ya tienes tu primer cliente.

— Ya lo tenemos, debes decir el señor Venancio Solera es patrimonio común, es mio, es tuyo, y de nuestro hijo; su pleito ha entrado en casa para no salir jamas.

-¿ Para no salır jamas? - balbuceò Evangelina mirandome con una especie de terror lleno de ingenui-

dad-¿qué?.... ¿va a pleitear toda la vida?

-Si-afirme con enfasis. - Venancio Solera pleiteará eternamente con Luis Magni.

Pero expliqué en seguida esta alegoria.

-Venancio Solera es la chentela, Solera contra Magni es el mote de mi escudo.

Entonces Evangelina poniendose colorada de placer,

batio palmas y hablo metaforicamente a su vez.

Venancio Solera nos llenara el armario de ropa blanca con elegantes cifras. Venancio Solera comprara una hermosa mesa de nogal para el salón, una percha de roble para la antesala, muchas y relucientes cacerolas para la cocina. ¿No es verdad que hara todo esto?

Yo había tomado los billetes que estaban sobre la mesa y los iba contando con mucha tranquilidad de animo; a la singular pregunta de mi Evangelina, sonrei, pero prosegui contando y solo cuando hube ter-

minado, repuse tranquilamente:

—Si, tambien creo yo que Venancio Solera tenga tal misión en la tierra y ... ¿ quien sabe ?... tal vez hara algo mejor.

- -¿Qué pregunto mi mujer que se gozaba en anticipar con el pensamiento las prodigalidades de mi cliente.
- Por ejemplo repuse nos ensanchara la casa; cinco habitaciones son verdaderamente poca cosa para un abogado; se necesitan nueve por lo menos y no estara de mas que tenga dos puertas en el reliano de la escalera, por una de las cuales solo entraran los clientes...
- Y pondremos en una plancha Placidi Abogado... de porcelana ó de latón.

- No, de porcelana.... es menos vulgar.

- Mejor es de laton-dijo Evangelina-y menos fragil. Luego, el mejor día, para el aniversario de nuestro matrimonio, me regalara una maquina de coser ...

-A doble punto y con pedal-dije riendo.

Primero, mi mujer dedico un suspiro al tiempo futuro, y se echó a reir, después, de las niñadas de nuestro alegre presente.

Pero había quedado en su frente una sombra, que no era bastante a desvanecer la idea de la maquina Howe à doble pespunte.

—Para comenzar —dije, variando de tono—Venancio Solera hara algo hoy mismo.

La sombra no desaparecia y mi mujer no se apresurò à preguntar que algo era ese.

-lloy mismo-repeti misteriosamente...

-¿Què ?-preguntò Evangelina.

—Me has de decir tú què tienes y por que mientras se habla de nuestra futura existencia, me dejas aqui para largarte con el pensamiento... ¿donde ? dimelo al momento: ¿ en qué pensabas ?

—Pensaba—repuso melancólicamente Evangelina que si Venancio Solera hubiese venido un año antes, no habría sido preciso llevar a Augusto a Musocco.

La console diciendo que para tomar ama en casa no hubiese bastado un año de protección.

-- Que algo hara hoy mismo?-me preguntó, aludiendo à Venancio Solera.

—Te comprara un calendario, porque sabe que te gusta... un bonito calendario para colgarlo sobre la chimenea. Bien podemos permitirnos ese lujo.

Evangelina aprobo el gasto, advirtiendo juiciosamente, que un buen calendario debería comprarse con rebaja, puesto que había pasado todo Enero y la mitad de Febrero.

\* \*

Urgia participar nuestra fortuna a mi suegro para que hallase descanso y no perdiese su tiempo corriendo tras de los clientes de sus hijos; urgia describirle las bellezas de Musocco, hablarle de la nodriza, de su abundante leche, del apetito de Augusto y de la resignacion de Evangelina; todo esto se hizo en cuatro paginas llenas, empezando por mi y acabando por mi mujer. Releyendo la carta, antes de cerrarla, Evangelina advirtió que había olvidado hablar del amo, el pobre José, a fuerza de reducirse hasta quedar tamanito, hallo puesto en los margenes, despues de lo cual plegada la hoja dentro del sobre, salimos juntos para ir a echarla à un buzón.

En el instante de pegar sobre la carta el sello, mire a mi mujer que me observaba sonriendo. Su sonrisa expresada en voz alta è inteligible, decia: «que aquello era emplear bien los sellos,» y yo que opinaba lo mismo, mientras echaba la carta en el buzon, repeti

-Esto es lo que se llama gastar bien un sello.

Y sin embargo, . ocurría todo lo contrario; habiamos tirado el dinero, , tan fugaz suele ser la dicha humana!

Cuando volvimos a casa, media hora despues, ¿a quien hallamos con los brazos abiertos ocupando el vano de la puerta y gritando con estentórea voz que para entrar en casa era preciso pasar por encima de su cuerpo?

- ¡Papa!-exclamò Evangelina.

¡Él mismo! mi suegro.

l a pena que nos causaba el gasto inutil desapareció a poco para dar lugar al alborozo; luégo se mostro un instante para olvidarla para siempre.

-¡Låstima !-dijo mi mujer.

- —¿Lastima que haya venido yo —interrumpió mi suegro, fingiendo no comprender para obligarla á nueva caricia.
- -No-repuso Evangelina,—lastima que te hayamos escrito una carta larguísima que no hace diez minutos hemos echado al correo.

-Verdad-insisti-no hace diez minutos.

No era cierto; había pasado media hora larga y lo sabíamos muy bien; pero todo dolor requiere su balsamo y su venganza; después de haber sacrificado aquellos veinte minutos a la tiranica retórica, el sello



pareciónos vengado sobradamente y no se le hizo caso ni sombra de mal.

Al abrazar a su hija, mi suegro no era aquel excelente cultivador de gusanos que siempre había conoci do; al abrazarme, en la manera de estrechar mi mano, de mirarme, había cierto aire diplomatico que jamas le conocí.

-Necesito hablarte a solas-me dijo con solemnidad, cuando nos dejó Evangelina.

Pero perdiendo poco a poco la paciencia y con esta la solemnidad, me dijo de pronto.

-Te traigo un pleito.

- Un pleito!-exclamé, mirandole asombrado.

El se quedo serio y repitio:

—Te traigo un pleito, un gran pleito; se trata de un compromiso. Juan Resta se habia comprometido a comprar capullos a un precio dado, ahora niega su compromiso... y yo...

-¡Tú!... ¿ eres tú, el adversario ?

—Cierto, ¿no te parece que pueda yo acudir a juicio como otro cualquiera? He dicho a Juan Resta que no esta en su derecho y ha de oirlo ante los tribunales sin apelación Litigaremos; sera cosa larga...

-¿ Nedia algun contrato? - pregunte.

Escrito nada, por eso se promueve el pleito; a tener cuatro lineas sobre un papel, ¿crees tú que Juan Resta iría a los tribunales con la seguridad de perder? Pero nosotros sostendremos la validez del contrato verbal, le haremos jurar, y si jura le acusaremos por haber jurado en falso. Digo haremos, pero seras tu quien lo haga; yo vuelvo a Monza en el primer tren.

- Habia testigos - pregunte, con una calma que

desesperaba à mi suegro.

-Habia uno, pero no se acuerda de nada. ¿Que importa? Si te digo que le hagas jurar, y si jura...

—Si quieres creerme—interrumpi gravemente lleva las cosas por la buena, no pleitees y no rinas con luan Resta, de quien puedes necesitar...

-¿Luego crees que me condenarian?

-Lo temo.

-No importa, he dicho a Juan Resta que lo quería llevar a los tribunales é ira.

Yo movia la cabeza tan resuestamente, que mi suegro asombrado, aturdido, se interrumpe y deja caer los brazos. —Has equivocado la carrera—me dijo—debiste ser cura; Evangelina se hubiese confesado contigo, habrías remitido los pleitos terrenos al fallo de los tribu-



nales del cielo; tu elocuencia, porque estoy seguro de que eres elocuente, aunque no sabes emplearla, te habría servido para predicar.

La idea de hacerme cura y de confesar a mi Evangelina me ponía de buen humor, mi suegro seguia adelante zahiriendome con sus epigramas, pero a mi como si me hiciera cosquillas. -No es cosa de risa-me dijo poco después;-entretente en rehusar tu primer cliente...

—¿ Pero tu no sabes?—prorrumpi.—Es verdad, no puedes saberlo... te lo hemos escrito poco ha, y como la carta esta en el correo, casi me parecia que ya lo debias saber.

-¿ Qué ocurre?

-Que tengo un cliente, que tengo un pleito.

- ¿De veras? balbuceó el pobre anciano ¡Cosa extraña! en su cara alternaban luces y sombras, como si a la alegría se uniese el despecho. —¿Y cómo se llama? añadió.
- —Se llama Venancio Solera, su adversario es Luís Magni, viven en Cuggiono los dos, son vecinos hay un muro divisorio comun a los propietarios, junto al cual Luís Magni ha enclavado ciertas estacas que mi cliente esta en el derecho de hacer arrancar.

-¿ Son vecinos?

-Si.

-¿ Tienen una pared medianera?

-Y Luis Magni ha enclavado las estacas.

-No hay peligro de que hagan las paces, ¿ no es verdad ?. . si son vecinos y hay de por medio una pa-

red... | Ah! | qué contento estoy!

Echome los brazos al cuello, y muy conmovido me confeso que había querido litigar con Juan Resta tan solo por darme una causa, que por lo demas Juan Resta era un hombre honrado y habría muy bien podido jurar de buena fe.

En aquel instante entrò Evangelina.

-Ven aqui -le dijo su padre, abriendo los brazos en actitud teatral.

La beso, la abrazo en silencio y despues la empujó hacia mi para que hiciese otro tanto.

-El primer paso esta dado-añadio el padre contentisimo,-valor y adelante. Ahora hablemos del pequeño... ¿Es bonito pueblo Musocco ? ¿El ama es guapa ? ¿Augusto esta contento ? ¿Y no ha echado de menos á su abuelo ?

Vi en los ojos de Evangelina un reflejo sospechoso y añadi, bajando la voz y acariciándola

-El aire del campo le probarà.



H

#### « Valor y adelante.»

Después de Evangelina, mi suegro; despues de mi suegro alguien, dentro de mi, seguia repitiendo a cada instante de mi vida «Valor y adelante»

— Ah' cuanto bien me hicieron tan dulces palabras! Nos place anteponer un término a nuestros sacrificios para que nos ayude a soportarlos. Decimos con gusto: «llevare la carga hasta alli, luego caminare libre y expedito»; así habia dicho yo también. Al hacer mi sacrificio de cada día pensaba: otro esfuerzo hoy, luego un paso mas mañana, y pasado mañana la suerte hara lo restante, me enviara un cliente.»

Y habia venido el primer cliente, pero sin traernos mas de lo que ya teniamos en casa alegría y una esperanza mas firme, sin contar un calendario con rebaja de precio. Teniamos algunas ventanas sin cortinas y nos consolamos creyendo amar la luz con exceso, y yo llevaba valerosamente mi sombrero de canoa del día de la boda, el más estropeado de todos los sombreros del mundo civilizado, con el pretexto siempre nuevo de no estar para semejantes bagatelas. ¡Ay de mí! no estaba tan ocupado como queria aparentar; nos ocurría por el contrario salir del brazo Evangelina y yo sin otro objeto que el de echar una carta al buzón más distante de la casa

Pero no sufriamos ni fastidio, ni desaliento; porque nos daba bastante qué hacer el empleo de nuestras rentas. En cuanto à esto, mi mujer tenia hechos profundos estudios, yo le debo la convicción de que cada lira se compone de un gran numero de céntimos, mucho antes que ella, me lo habia dicho mi buena madre, pero la pobrecilla no logró convencerme.

Cuando queriamos divertirnos, así como otros viajan ó van a la ópera ó a la comedia, nosotros nos ibamos del brazo por lo largo de las tloridas sendas de nuestro porvenir. Siempre hallabamos nuevos puntos de vista; horizontes dorados por luces tropicales, castillos colmados de toda delicia, teatros en los que asistíamos a escenas fascinadoras, sonaban en nuestros oidos consoladores cantos, acompañados de notas que semejaban caricias.

Aquellos eran los dias serenos.

Y vinieron días de lluvias y de vientos, a cuyo recuerdo mi mujer se estremece aún y yo sonrío. Por lo regular eran los lunes de la ultima semana de cada mes; pero siempre y de todos modos llegaban de improviso, inesperados, estabamos alegres, distraídos, el calendario senalaba buen tiempo cuando a lo mejor. Evangelina se asomaba a la ventana y volvía a decirme que llovía; esto es, que en nuestros calculos de la vispera habíamos olvidado la cuenta de la leña, o de la lavandera, y que, en suma, antes de las doce en toda la casa del abogado Placidi no se encontraria un ochavo, aunque hubieran dado por el un millon.

Entonces la frente del abogado Placidi se oscurecia para recibir la inspiración de su genio; sin perder tiempo le sugeria la idea de sacar del bolsillo del chaleco el reloj de oro, un Vacheron de Ginebra, colocarlo entre dos vellones de algodon en rama en una cajita de cartón, ocultar la caja y su contenido en un bolsillo, abotonarse por completo el gaban y emprender sin te-

mor su camino. Y el abogado Placidi, domado ya por la experiencia, no se rebelaba como la primera vez, tan pronto como el consejo era pronta la ejecución; sacaba del bolsillo el reloj, le pedia perdon en broma o le hacia un discursito acerca de la suerte reservada a los relojes que vienen al mundo con las tapas de oro, argumentando que las tapas y otros objetos de oro, tan envidiadas, tienen tambien su lado malo, o más bien pesimo; y cuando con su charla conseguia que su mujer, que le miraba lastimosamente, sonriese, entonces se ponia serio, se abrochaba para resistir en la calle la costumbre de mirar la hora y se marchaba sin miedo.

Se marchaba; me marchaba.

Hasta que atravesaba las calles concurridas, mi fragilidad no estaba expuesta a penosas pruebas; todo lo mas me ocurria que algun pilluelo, viendome abrochado hasta la barba, solo por el gusto de verme desabrochar y luego reirse de mi bondad con sus colegas, me preguntaba qué hora era.

Pero yo saha de casa preparado a todo, y respondia alargando el paso: «Las ocho y media.»

Al entrar en la desierta callejuela donde se abria la conocida puertecilla señalada con el numero tres, sentia la latir mi corazon y dirigia al rededor miradas recelosas no habia alma viviente en las puertas, pero sentia en las ventanas, en los balcones, en todas partes, cien ojos hijos tras de mis pasos, y en el momento de entilar la puerta fatal, me parecia que todas las consabidas y ocultas murmuraciones alzaban la voz a un tiempo.

La costumbre, que poco a poco debia darme firmeza, en esto no me sirvio de nada, porque a cada aparición mia en la pavorosa callejuela, tenía yo en primer lugar la conciencia, despues la prueba testimonial de haber alcanzado mayor celebridad, el carpintero de la esquina estaba pronto para atisbarme y al instante dejaba su banco y salía a la puerta con el cepillo en la mano; el zapatero de enfrente, docil al reclamo, alzaba la cabeza y llegaban a mis oídos dialoguillos como el siguiente.

-Es él, el amigo del número tres.-¿ Quién sabe quien será?-¿ Quién lo sabe?-Callaban.

En las ventanas del primer piso se asomaban dos jovencitas de buen humor, siempre riendose yo no atendia a nadie, y seguia adelante con la vista fija; pero, al cruzar el tremendo umbral, parecíame oir al carpintero y al zapatero que me habían seguido con la vista, exclamar a la vez:—Ha entrado.

Una vez dentro, terminado el espectaculo, aquellos dos menestrales podian volver a su trabajo sin escrúpulo, cuidando tan solo de levantar a cada instante la cabeza para verme salir, pero no siempre acababan aquí mis aflicciones. Si tenía la fortuna de asomarme solo al ventanillo, la cosa era facil y sencilla, la ducha me conocía, me saludaba como a antiguo conocido, me preguntaba por mi salud con cierta reservada y respetuosa piedad en su acento y en sus palabras; sacaba yo el reloj del bolsillo, ella decia siempre el mismo, no por burla sino para hacerme comprender que no era necesario rascarlo con un corta plumas, ni frotarlo con la piedra de toque -Siempre el mismo-respondía. Tambien la suma que me prestaban era siempre la misma, pero por costumbre de su oficio, la buena mujer me la anunciaba —, Cincuenta pesetas! — Bajaba la cabeza sobre el pecho, guardaba en el bolsillo mi tesoro...-Hasta la vista-decia la duena. Yo lo agradecia con una sonrisa, porque habia notado que nunca. cuando volvía a rescatarlo, nunca me dijo: chasta la vista» aun cuando tenía motivos para esperar que volveria à verme.

Pero otras veces no estaba solo; llegaba a la cola de un ejercito de mujeres y me tocaba aguardar en un rincon bajo sus curiosas miradas, con el corazon oprimido por la miseria de aquella pobre gente que por dos pesetas empeñaba una sabana ó tres camisas. En esto, me ocurria un pensamiento maligno y tierno al par que mi humillación servia a lo menos para algo... para consolar a aquellas infelices, para enseñarles que, entre la gente que ellas miran con envidia, puede haber quien sufra mas que ellas mismas, porque esta obligado a tener verguenza de su propia miseria.

En aquella asamblea de mujeres, las había despreocupadas que se chancean con su dolor y hablan de su desventura en voz alta, las había tímidas y dolientes: alguna vi llorar y enjugarse las lagrimas y mirarme con respeto: alguna contuvo su risa descompuesta para sonreirme, rindiendo tributo a la miseria que consideraba mas penosa que la propia, porque era muy distinta.

l'odo esto era triste; tan triste que en el momento de entregar mi reloj a la vista de todas aquellas mujeres, pareciame no ser ya el abogado Placidi, no tener una casa, ni clientela, ni porvenir. Pero me sentia otra vez muy otro en cuanto volvia la esquina de la terroritica callejuela, y a pesar de la certeza de tener que volver, olvidaba en brazos de mi Evangelina todas las humillaciones sufridas.

Tal vez el merito estaba en mi genio bonachon y seguramente tenía también gran parte en el la cara melancolica y sonriente de mi Evangelina, pero no debo callar que al ir y venir y durante todo el tiempo de la dificil operación del empeño, alguien habia estado repitiendome al oido, sin que yo lo advirtiese, las consabidas palabras palabras palabra y adelante! Podremos no atender una y diez veces a la voz que dice palabra halla el camino del corazón.

-¿Como te ha ido?-preguntaba Evangelina.

-Cincuenta pesetas-respondia-aqui estan.

-Eso lo sé; ¿ pero habia mucha gente ? ¿ Te ha visto algún conocido ? ¿ Y aquella mujer te ha reconocido?

-Todo ha ido perfectamente. (Cuando iba mal, no

añadia una palabra).

-¡Si aquella mujer supiese que eres el abogado Epaminondas Placidi! ¿Verdad, que no volverias?

- —Tendría que volver de todos modos por mi reloj... Ayer olvide darle cuerda, parecía que lo supiese, y sin embargo, ¡pobrecito¹ andaba aún... se parara a las diez.
  - -A recobrarlo mandaremos à alguien.
- -No, ire yo ahora ya soy conocido, quizas sera la última vez ...

¿Quizas? Evangelina estaba segura de que era la ultima; como podreis creer, mientras me fué posible, la mantuve en tan tierna ilusión.

Y llego un domingo en que corrí triunfante a rescatar mi Vacheron; pero llegó otro lunes en que tuve que cruzar la aterradora callejuela para empenarlo de nuevo.



### Ш

En esto, Augusto crecía a la vista, engordaba, se redondeaba, como un niño modelado en yeso con toda holgura.

Y como los paseos a piè son tan higiénicos, nos Ibamos con frecuencia Evangelina y yo, primero del brazo por el camino real, luego, por la senda, de la mano como dos enamorados hasta Musocco, donde nos esperaba el maravilloso espectaculo de nuestro chiquillo indiferente, sin mas ocupación que la de ensalzar con hechos la excelente leche del ama.

Por mi parte tomaba la sublime indiferencia de mi hijo con cierta filosofia, Evangelina no; la vanidad materna no le daba bastante fuerza para ocultar à mis ojos que estaba celosa.

Tal vez también yo tenia celos cuando al acercar mi cara cerca de la de mi hijo, me miraba con asombro, y en vez de tenderme los brazos al cuello como debía aconsejarle la voz de la sangre, exhalaba un grito.

Tamaño desastre ocurria rara vez, pero nos suma en la mayor desolacion. Aquellos dias se alargaba la visita, olvidados de Milan, del tribunal y de los clientes, no hubiéramos tenido valor para marcharnos sin hacer las paces con nuestro hijo; por fin, reanimados de la mejor manera por una sombra de sonrisa que pasaba por sus labios ó por alguna caricia recibida

con resignación, nos marchabamos con tardo paso a Milan.

Pero a la larga, volviamos a redoblar el paso y a la filosofia cotidiana; nosotros mismos nos consolabamos reciprocamente de la injusticia de Augusto; el abogado Placidi volvia a tomar la defensa de su primogénito.

La voz de la sangre!—decia cinicamente;—quién cree ya en ella? Ya ni en el teatro sale a relucir. Y no hay que lamentarlo, iha dicho tanta bellaquería esta famosa voz! Por el contrario, la voz de la leche...

Pero sin animo para acabar, intentaba sonreir. Evangelina no se reia, yo seguia adelante con creciente convicción.

—Corren muchas voces por el mundo que jamas ha oido nadie la voz del pueblo, la voz de Dios, la voz de la conciencia, etc.; y en cambio, nadie dice la voz de la sopa, la voz de la carne asada, como si no hablasen cada santo día, sin excluir las vigilias, a todo hombre en ayunas. ¿No es así ?

-¡Claro!...-contestó Evangelina-pero hemos de volver á verlo, hagamos que se acostumbre desde ahora a vernos, a conocernos, a querernos un poco a

nosotros que tanto le amamos.

Hablaba de el; yo, que no había cesado un momento

de pensar en ello, añadía, muy serio:

—Si; trataremos de que se acostumbre, pronto le quitaremos el ama. ¿ Hasta cuando maman los niños? ¿lo sabes tú?

—Según los casos—respondia la pobre madrecita, suspirando—hasta el año y medio, los hay que quieren mamar hasta los dos años y algunos llegan a los tres.

—El nuestro no sera de esos—sentenciaba el padre altanero en apariencia, desconcertado en realidad.— Tienes razón, hay que visitarlo con frecuencia, es necesario que aprenda a querernos.

· 宋 木 · 未

Nunca faltabamos a aquella obligación la buena nodriza no gozaba una semana de tranquilidad, sabiendo que en cualquier momento la podíamos coger à traición en flagrante delito de desamor a nuestro hijo, mas no por esto se turbaba ó perdía su bonachona sonrisa; tambien ella poseia su talismán; tenía gran cariño à Augusto.

—, Como si fuese mío! —decia para tranquilizarnos. Y a estas ingenuas palabras, por lo que sentia yo, por la pasajera sublevación de mi animo, adivinaba una batalla en el corazón de Evangelina.

— Si vieran ustedes que picaro es — nos decía algunas veces, la graciosa amita — sabe hacerse querer; cuando quiere mamar se pone tan mimoso!... ¡ es tan malicioso! Yo digo que sera algo... porque tiene talento, créanme.

Otamos en silencio, entre contentos y mortificados de tener que averiguar toda la sagacidad de nuestro hijo por persona extraña, luego Evangelina se inclinaba a besuquear su tesoro, y yo que no podía permitirme otro tanto a causa del bigote, en vez de declararme satisfecho al saber que mi hijo era un portento de malicia, balbuceaba que lo sabiamos. Entonces el ama ensenaba los blanquisimos dientes, y aprovechando un momento en que la rosada carita de Augusto estaba destapada, dabale con desenvoltura un sonoro beso que el pequeño recibia sin murmurar.

Si nosotros hubiesemos hecho otro tanto, ¡Dios mio!... ¡que chillidos!

— Me conoce, de mi se deja besar y acariciar—decia Mariana,—no hay cuidado que quiera ir con otros .. por la noche, cuando hace mucho frio, lo acuesto en mi cama, y ya sabe el dónde poner la carita para encontrar calor.

Todas estas noticias nos consolaban de singular manera; nos hacían muy felices y un poco desgraciados. Habíamos recomendado cien veces al ama que no lo acostase en su cama; pero no queriamos tampoco que llorase ó padeciese de frío en la cuna.

-, Dios de bondad! - murmuraba Evangelina-¿y si lo ahogase?

- Ahogarlo'-exclamaba el ama-di... monin... di... si te ahogo...

Pero como Augusto no decía nada, se complacia en explicar minuciosamente a la mamita, poco practica, el amoroso arte de tener en la cama al niño sin ningún peligro, y estaba tan feliz y tan alegre en su demostración, que Evangelina se veía obligada a declararse enteramente satisfecha.

¡Pero no era verdad, pobre Evangelina!... ¡no estabas satisfecha!

Yo, que iba amaestrandome por los libros en el arte de criar à los hijos, un día dije al ama:

-llabra que empezar a darle papilla.

-,Papilla!-balbuceò Mariana asombrada:-¡demasiado pronto! si no tiene mas que seis meses!

Mi mujer me miraba sin atreverse a contradecirme, como le sugeria su instinto materno, y confiando tal vez en que yo tuviese razón.

—Debe empezarse por poco—insisti gravemente,—al principio bastara darle lo que quepa en una cascara de huevo, primero una vez al día, después dos la papilla debe ser de sémola de buena calidad, no muy espesa y bien cocida en buen caldo de pollo o de vaca.

Una carcajada interrumpió la lección que yo sabia tan bien y de memoria.

Era el ama que, a pesar del respeto que había sabido inspirarie, no pudo contener su buen humor.

-Perdone usted, veo que esta muy fuerte en estas

cosas; mas que yo.

Si, en realidad la idea del caldo de pollo era superior

a su inteligencia.

—Para hacer el caldo de pollo o de vaca—observo conteniendo su irreverente buen humor—se necesita el pollo ó la vaca, los señores como ustedes tienen siempre estas cosas... pero nosotros...

l'na intencionada mirada de Evangelina me repitió los señores como nosotros»... y mi sonrisa termino la frase «tienen estas cosas siempre»... luégo me ocu-

🖣 rriò una idea luminosa.

Del caldo cuidaremos nosotros—dije, — prometa usted dar al niño papilla cha comprendido usted como se hace?... la cascara de un huevo... la sémola bien cocida...

Habia comprendido, todo lo prometía.

Me miro l'vangelina un instante algo dudosa lucgo lei en su cara que había adivinado mi buena idea.

Aquel a noche, cuando arreglamos las cuentas del dia, añadimos a nuestro balance el gasto mensual de un tarrito de extracto de carne.

#### IV

Entre tanto, nuestra casa iba embelleciendose; casi no pasaba una semana sin enriquecerse con algun pequeño ornamento util, ademas del calendario, que campeaba lindamente en mi estudio, teníamos un termometro Réaumur, cortinas blancas en casi todas las ventanas, geranios, rosas, claveles en la antesala sobre una gradería de madera hecha expresamente y barnizada como la percha, imitando a la perfeccion la madera de roble (plausible idea de Evangelina); sobre la mesita de la sala una cigarrera llena siempre de rirgimas que envejecian dando lustre a la casa (pensamiento poco aplaudido por el abogado Epaminondas, que no fumaba).-No he concluido aún: poseíamos ademas un reloj de pared que daba las horas y las medias horas con gravedad desusada, unos gemelos para teatro, un hermoso tintero de cristal y hasta dos candelabros de porcelana. Poseiamos tambien otras cosas no dificiles sino fastidiosas de enumerar, y otras, que íbamos comprando poco a poco. Sin embargo, nos faltaba una todavía deseadísima entre todas y mas costosa que ninguna; la lampara suspendida del techo del salon de modo que estuviese precisamente sobre el velador. Cuanto nos ingeniamos para resistir a tan ruinoso deseol... Yo compré un album de retratos y lo puse sobre el velador; parecióme que así renunciaría con

mayor facilidad a la lampara; otro dia Evangelina me sorprendio dando un sucesor al buen mirlo del que la

jaula llevaba luto hacía mas de un año.

Todo esto era algo, mejor dicho, era mucho, nos hacía felices, pero no nos dejaba satisfechos; despues de haber distribuído con mucha simetría parientes y amigos en el album, instintivamente Evangelina levantaba la cabeza hacía el techo, y yo, cuando había escuchado un rato los trinos del mirlo junto a la ventana, tambien yo, sin notarlo, me sorprendía contemplando la famosa lampara colgante sin colgar todavía.

Y era forzoso colgarla; era imprescindible, fatal....

júzguenlo ustedes.

Sin decirme nada, pero no con tanto secreto que no advirtiese cuando volvia a casa el misterio. Evangelina habia estado preparandome con sus propias manos

una sorpresa.

Por contentarla, fingi no advertir nada, pero la vispera del gran dia, cuando el desusado júbilo de mi esposa y ciertas extrañas sonrisas hubieran descubierto a un ciego que la sorpresa estaba pronta, entonces creime obligado a echarmelas de listo, y le dije con malicia:

-Evangelina mia, alguna me hiciste.

Si hubiese insistido un poco, la pobrecilla me lo habria dicho entonces, como era su gran deseo; pero no quise que malograra en un momento de fragilidad la satisfacción a que tenia derecho, tome por buena moneda su primer embuste, varie de conversación y dijeme: «sera mañana y ¿qué será ?»

No debía esperar tanto. Evangelina tuvo lastima de mi y de ella, y a mi regreso encontré—adivinento us tedes—pendiente del centro del salon un magnifico ces tillo de papel de colores sostenido por guirnaldas, también de papel, del cual salían multitud de flores y profusión de hojas

—¿Te gusta?—me dijo Evangelina con la voz turbada por la alegre emoción.

—, Bravisimo l—repuse en seguida—has tenido una bellísima idea, verdaderamente feliz.

-¿ Verdad que está bien ?

-Perfectamente..... como si fuese la lampara, por lo menos, el efecto es idéntico.

-Eso he pensado también: cuando cuelgue del centro del techo un cestillo, renunciaremos mas facilmente a la lampara que cuesta demasiado, a lo menos por ahora, mientras no abunden los clientes...

-Tienes razón, no pensaremos mas en la lampara.

¡Ah' vanidad de los humanos propósitos, y cuan falaz es la medicina de nuestras pasiones!

El cestillo que debía hacernos olvidar la lampara, nos la recordaba à cada instante.

-\*Os parece que estoy bien aqui, y no os engañais; pero en mi lugar estaria mejor la lampara, luégo yo estaré perfectamente frente a la ventana, entre las dos cortinas blancas.»

De esta suerte hablaba el cestillo, ora gracioso, ora burlon, ora brutal, pero siempre insistente y en silencio.

Para terminar, al cabo de una semana de aquella obstinación, una mañana mi mujer y yo salimos de casa como impulsados por el destino, anduvimos a buen paso hacia el próximo bazar y entrambos sin titubear, y después de penosisimas dudas nos volvimos a casa seguidos de un faquín que llevaba nuestra lampara.

Al entrar en el salon, el cestillo, por primera vez, me diò làstima; pero calle Evangelina fue la que dijo:

—¡Oh!¡ miseria! y pensar que nos parecía tan lindo!

Dos horas despues cogidos de la mano y en piè en el umbral de la puerta juzgabamos el efecto que hacía nuestro saloncito visto desde lejos con su maravillosa lampara en medio y el cestillo frente a la ventana.

Era un espectaculo magnifico; pero advertidos ya por la experiencia y conteniendo nuestro extasis, nos contentamos con decir que la casa del abogado Placidi « comenzaba à tomar cierto aspecto....»

. .

Fodavia Augusto no habia visitado la casa paterna; primero por el frío de invierno, después por la lluvia de la primavera, ó porque el tiempo vario aconsejaba prudencia; pero ahora era esplendido el magnifico sol de Julio, los dias largos y pod a venir sin peligro por la mañana y marcharse por la tarde.

Vino.

Nos habiamos levantado por la mañana temprano porque nos pareció que teniamos mucho qué hacer para prepararnos dignamente para nuestra fiesta, pero despues de dar un vistazo a la cocina y poner en orden los muebles de la casa. Evangelina, no sabiendo que hacer, vino a presenciar la delicada operación de afeitarme.

— Ahora mismo estara aqui — me dijo, impaciente. Y como no podia contestarle, se asomó a los cristales para verle pasar por el umbral sin advertir siquiera que me quitaba la luz.

- ¡ Evangelina!... - dije dulcemente.

Ella se volvio, y comprendiéndolo, sin hablar palabra dejo la ventana. De reojo lei en su semblante que estaba en uno de esos instantes dificiles, en que la felicidad debilita nuestras fuerzas, y para soportarla necesitamos un pretexto de pena.

- Cuanto tiempo gastas hoj para esa barba! -- dijo

mi mujer un momento después.

Me volvi sonriendo Pensaba: «Lo que es el hombre! A poco que se descuide, la misma felicidad vuelve



irascible, antojadizo, malo.» Y con una calma feroz añadi:

-No ves la hora, ¿ verdad ?

-No tengo tu calma-repuso.—es tarde, no viene y tu continuas ahi frente al espejo. ¿Que idea te ha dado hoy de afeitarte ?



-, Y que te ocurre hoy, que te desconsuela que me afeite?

Desconsuela era demasiado fuerte, me arrepenti en seguida; pero ya era tarde.

Evangelina no contesto me hacia el serio. Breve rato segui con la mayor tranquilidad, pero a poco no supe contenerme.

-¡Ah!-exclamê.

Aguardaba que me preguntase al menos si me había lastimado con la navaja; ni siquiera respiró: forzòme à añadir irònicamente:

 Tranquilizate, ha sido un susto..... no me he hecho nada.

Se levanto de repente y yo, dominado a mi vez por el angel del mal, estaba dispuesto a dejarla salir del cuarto sin seguirla para evitar que llorase, cuando hirio mi oído rumor de pasos y asomandome instintivamente a mirar por los cristales, lo vi... era el... entraba en el patio en brazos del ama, que pretendia inútilmente hacerle mirar a la ventana de papa.

- ¡ Evangelina! dije volviendome, y ella que habia adivinado y visto al par que yo, acudió a recibir una caricia del padre feliz.
- —Perdoname murmurò con un beso.... estaba volviendome mala.
- —Y yo también—repuse apresuradamente, pero todo ha pasado; vamos a salirle al encuentro.

Evangelina no me oia; había abierto la puerta.... ya estaba en la escalera para apoderarse de su hijo antes que nadie.

\* \*

¡Gran dia de jubilo en casa del abogado Placidi!
Largo espacio deje que Evangelina tuviese a Augusto en brazos murmurandole entre besos que nunca terminaban, mil palabritas sin sentido, repitiéndole mil veces con acariciadora voz, una pregunta melancólica y dulce. «¿ no conoces aún a tu mama ? « Sí como hombre que sabe esperar, habíala dejado que hiciese su gusto, hasta llegar mi vez; entre tanto me contentaba sonriendo a Augusto de lejos, acercandome por detras de mi mujer, apoyandome en el respaldo de su silla.

Ademas el ama se creia obligada á no desamparar el chiquitio, y aunque no se atrevia a sentarse en nuestras maqueadas sillas, que le causaban respeto, seguia plantada alli, no se iba. Me irritaba ver que no tenía deseos de dar una vuelta por Milan, por la Galería o la catedral, y no sabia como despedirla sin ofenderla.

Por fortuna, Evangelina estaba pensando lo mismo

— Mariana—le dijo en breve con gran desembarazo, — ve a la cocina y dile a la criada que te caliente un poco de caldo; ¿ quieres una sopa?

Mariana no dijo que no, y recomendando a mi hijo

que la esperase sin llorar, fuése.

Yo la segui, y cerré la puerta tras ella sin hacer ruido. Luego volvi. Evangelina me presentó el niño y me lo colocó en los brazos. Pareció cosa convenida.

Ilice saber a mi hijo que me había afeitado cuidadosamente poco antes, solo por él; que no temiese acercar su carita a la caraza de papa y le expliqué lo que era el fafa, cuanto amor, cuanta gratitud debia al autor de sus dias.

Augusto hizo todo un hombre, me dejó decir sin llorar, de cuando en cuando me miraba la boca con mucha curiosidad, como si viese salir mis extrañas palabras, luego volvia los ojos asombrado por nuestro cuarto. Fui adquiriendo osadia; lo llevé à visitar toda la casa paterna, excepto la cocina, parandome para golpear cualquier objeto que sonara y poniéndolo delante de cada espejo de la casa (que eran tres, comprendido el de afeitarme), para ver crecer su asombro.

Pero su asombro no crecia, era como nuestras fiestas, como nuestro amor, algo profundo, igual, inalterable, tranquilo. No lloraba y no sabiamos que hacer para demostrarle nuestra gratitud.

-¿ Démosle papilla?

-Démosela.

Mi mujer se fue a la cocina dejando a Augusto en

mis manos; yo no estuve tranquilo hasta que la vi entrar con una tacita y... sin el ama.

Augusto primero se incorporo, despues probo la papilla y parecia encontrarla sabrosa, porque quiso mas y no acababamos de ensalzarle a cada cucharadita.

-Probemos a desfajarlo: le gustara verse libre.

Probamos, y cuando por fin acabamos de desenrollar aquella faja que parecía habia de alargarse hasta lo intinito, pareció nuestro hijo en camisola, como un personaje mitológico, de piè sobre el velador.

-Quiero verlo todo-exclamé.

Le quitamos la camisa, y se nos mostro desnudo enteramente à nuestra amante mirada.

- Frinc ante el areópago! - dije bromeando con nuestra felicidad.

Evangelina me miro, sonriose por consentir en mi malicia; luego anadio muy seria:

-¡Es más hermoso!



## V

Aquel día no debia tener fin, y concluyo mas pronto que los otros.

Llegó la hora cruel en que nuestro hijo fajado, vestido y con la gorra puesta, pero aún en brazos de mama, solo esperaba a José para marcharse. Y vino también José sombrero en mano y torpe en sus ademanes. Luego se coló la noche en nuestro cuarto, lleno aun del amado ausente, sin que advirtuesemos la oscuridad.

l a criada fue quien mucho tiempo despues trajo la luz encendida; entonces tambien el amado fantasma se desvaneció: ¡quedamos solos!

—A esta hora duerme!—me dijo Evangelina respondiendo à mi pensamiento.

—Y sueña con papa y mama, sobre todo con papa. Como la broma no bastaba, llamé a la criada y le hice una seña que comprendió.

Hasta entonces no sonrio Evangelina.

Detuve breve rato a mi mujer con gravedad cómica, e interrogando al reloj dije despues:

-Ya podemos ir.

Dí el brazo a Evangelina y salimos los dos, yo grave, ella sonriendo, a gozar de la magnifica luz de nuestra lampara encendida en el salón.

· 章 水 · 水

Tras la visita de Augusto, las nuestras se hicieron mas frecuentes, y a fines del otoño, a la vuelta de Musocco à casa, no sentíamos aquel secreto afan de otro tiempo. Entre nuestro hijo y nosotros se había establecido grande amistad; ya conocía a mamá y papa, y haciendose rogar un poco, pronunciaba, con torpe media lengua, estas palabras para dejarnos extasiados.

La carrêtera ya no nos parecía tan polvorosa, y la llanura lombarda abría a nuestros ojos deliciosos panoramas, horizontes nuevos.

- flas visto? me ha reconocido de lejos agitando sus bracitos con alegría!— decia mama.
- -Verdad-contestaba papa; -nos ha reconocido en seguida; y cuando le enseñé los hermosos racimos de uva que le traíamos... ¿ no has reparado ha alargado las dos manos.
- —Sí, y decla las dos, porque quería tener un racimo en cada mano.

Todo esto era certisimo, nuestro hijo nos conocía, conocía la uva aunque no habia comenzado la vendimia, y cuando algo le gustaba, y deseaba gran cantidad, la media, como capacidad maxima, con ambas manos.

Si, todo esto hacía Augusto con gran contentamiento de su mama y despertando los instintos filosóficos de papa, el cual hacía (¡ay! no siempre para sí), consideraciones que serían sin duda curiosas, acerca de la propiedad y de la posesión.

—Observa—dije un dia—cómo se manifiesta el instinto de la propiedad en Augusto. Ve sobre la mesa una cosa que le gusta, lo coge con ambas manos y lo que ha pillado es suvo, lo que ha dejado no. Y embutiendome mentalmente en mi toga de abogado, anadí con cierto enfasis oratorio — Cuan cierto es que la propiedad reclama la posesion. Tratemos, sin embargo, de no exagerar el princípio argumentando que en todo caso la posesión haga oficio de titulo, esto es, que la propiedad sea el robo. La propiedad no nace sin la posesion, pero puede mantenerse sin la posesion.... Poco a poco había acertado con el tono propio, cadencioso, convencido; y como yo mismo vislumbre en mis ultimas palabras un rayo de luz ignorada de los jurisperitos, acabe por entusiasmarme de veras

--Oye bien lo que digo, Evangelina, porque es todo

un hallazgo;.... oye...

Evangelina volvió la cara hacia mi, pero pensaba en otra cosa, y yo, aunque seguro de que no me escuchaba, repeti, contando las silabas de cada palabra y dando un giro mas elegante a mis frases:

-No nace la propiedad sin la posesión, pero puede

sin la posesión, mantenerse.

Evangelina solo dijo , ah' inclinando un poquito la cabeza y yo me declaré satisfecho.

Volvimos a hablar de Augusto, siempre el· era nuestra futura felicidad.

-En Marzo habra cumplido catorce meses no sabra ya que hacer de la leche del ama; tiene cuatro dientecitos preciosos y esta echando otros dos, para tomar papilla parece que bastaran, ¿ verdad?

\* \*

Era un dia bellisimo, dia de Abril. Augusto vino con un ramo de violetas en cada mano. ¡Las violetas gustaban tanto a mama! el ama lo sabia; pero alguien, sin duda, habia dicho a mi hijo que, regaladas por él, las violetas gustarian tambien a papa, y por eso habia querido dos.

Aquel día Augusto entró en casa como había entrado siempre, volviendo la curiosa mirada en torno, sonrió a papa y mama como sólo él sabia hacerlo, se dejó llevar por la casa sin llorar y echo su sueñecito de una hora en la cuna lo mismo que las otras veces; pero en estas operaciones parecía mostrar inusitada solemnidad; cierta ternura desconocida; ¿ por qué henchía nuestros corazones de mas grave y luminoso júbilo? No; Augusto venía para no volverse.

En todo aquel dia vi relucir gruesas lagrimas en los ojos de la nodriza, mas no por eso la compadeci. La

felicidad me habla vuelto cruel.

Y cuando llegó la hora de la despedida. Evangelina vino a poner en brazos de Mariana al niño para que lo besase, primero la pobre mujer se rió por obedecer a su temperamento, luego lloró sin hacer llorar a mi hijo; luégo volvió a reir porque su José se enjugaba las lagrimas con el ala del sombrero, yo sentí bullir en mi pecho una mescolanza de sentimientos buenos y malos; pero uno sobre todo el gozo de ver la indiferencia de mi hijo.

- Vedlo-dije entre serio y burlon. - ; bravo! eres

un héroe!

La nodriza no se riò.

Evangelina me dirigio una mirada de lastima que me hizo ver el fondo de mi corazón de padre, y me entrego a Augusto para besar aquella lacrimosa cara en que mi hijo había aprendido a sonreir.

Entonces sí que riò la nodriza.

Yo asistia impaciente a aquella escena, cuyos penosos pormenores no se han borrado aun de la memoria: todo aquel dolor de la pobre mujer que cesaba de ser madre de Augusto, se achicaba conforme crecla en mi, con toda su grandeza, el sentimiento de mi paternidad.

Tenía a Augusto en brazos pensando que dentro de

pocos minutos comenzaria a ser enteramente mio. Sonrei al desgraciado José, cuando estaba pensando con cuanto gusto le hubiera echado inmediatamente à la calle.

Por fin se fueron y.... Augusto no lloró!

Apenas quedamos solos con nuestro heroe en miniatura, nos sentimos un poco embarazados con nuestra felicidad, no sabiamos cómo festejarlo y demostrarle el consuelo que nos daba con su ejemplar conducta, y se lo deciamos entre besos como si pudiese comprendernos. ¿ Quien sabe ? tal vez nos comprendia perfectamente.

- -I's un hombrecito deciamos ¡ que juicioso!
- Eres un hombrecito, reres muy juicioso!
- Mirame, soy papa...
- -Soy tu mama!...

No llorabal

-Riete-le deciamos tocandole los labios-riete, asi, bravo di un poco «¡ mama¹ » dilo...

No se reta ni decia mama, pero era igual... el caso era que no lloraba

Pero por la noche, cuando llegó la hora de acostarlo y el se vió en otra cuna, en otro cuarto, que no era aquel gran cuarto en que había pasado toda su existencia, parecio buscar algo en torno suyo; pareció buscar a alguien. Nos inclinamos sobre el poniendo todo nuestro amor en los ojos para darle animo, pero en vano Augusto dió un grito que me atravesó el corazón y lloró.

Lloró mucho, demasiado, lloró lo bastante para moverme à compasión y à despecho.

— Tiene sueño — dije — y se obstina en desvelarse. No le miremos mas; que grite cuanto quiera.

Pero gritaba mas, en cuanto intentabamos alejarnos de la cuna, y volvíamos a la cabecera conmovidos e ilusionados.

— Hace el malo; pero nos quiere — dije a mi mujer — nos quiere mucho.

Por fin le pilló el sueño a traición, y reinó profundo silencio en casa del abogado Placidi.

\* \*

¡Con que gozo salude el alba del siguiente dia que nos lo mostro en su cuna, tranquilo y con los ojos abiertos! Y con cuanto terror vi aproximarse la hora fatal de acostarlo otra vez!



- Ya veras, ya veras que desconsuelo! - decia a Evangelina, casi para tentar a mi hijo a darme un mentis. Evangelina no me contesto y Augusto no se dejó pillar en mis redes; lloró como no se llora ni aun en las grandes atlicciones, pero por esta vez con método y mesura; de cuando en cuando hacía alto para tomar aliento. En uno de aquellos intervalos llegaron a mis oidos estas palabras de mi vecino, dichas sin duda con la patente intencion de que atravesaran la pared:

—¿Que le estaran haciendo a ese niño? ¿le desuellan? —No señor — repuse imitando su acento — no le ha-

cemos nada.

Fvangelina soltó la risa, y Augusto torno a llorar de nuevo.

Así se pasaron algunos días; todo lo probamos fajarlo en otro cuarto, esperar a que le pillase el sueño en brazos de mama para recostarlo después en la cuna... , nada '... cuando nos alejabamos de puntillas, el desgraciado pequeñuelo se despertaba, reconocía su si luación y nos llamaba con un chillido.

Era evidente aquello ya era una porfia; todas las noches me parecia indigno de que le perdonaramos la mala vida que nos daba; pero todos los días a su primera inocente mirada hacíamos las paces.

Porque, fuera de esto, si era colerico al tiempo de acostarlo, durante el dia, por el contrario, era bueno como el pan, bueno como la papilla y como la menestra, que tanto le gustaban.

Comenzaba ya a sonreirme y alargaba la mano cuando queria cogerme por la barba; ya me decia ciertas graciosisimas palabritas enteramente suyas, y que yo no comprendia bien, si de los brazos de su mama que ria venir a los mios. Hacía mas: se mantenia en pié, con tal que tuviese una silla en qué apoyarse y a su papá con la sonajera para divertirlo.

En suma: nos hacia felices y prometia hacernos fe-

licisimos con el tiempo.

Tener en la vida un ideal proximo a obtenerse y que

obtenido no arranque las alas a ninguna ilusión, ¿no es por ventura la mayor felicidad en la tierra? Nuestro ideal era ver a Augusto caminar solo de habitación en habitación, para tomar posesión de toda la casa paterna.

## VI

Una manana, apenas nos levantamos de la cama, antes de tomar el café, ca quien diran ustedes que en contramos en la cocina ? ¡ Á la nodriza!

Habia salido de Musocco con el alba acompanada de Jose, unicamente para ver a su chiquillo; Jose habia ido a un negocio la compra de una simiente, pero volveria mas tarde tampoco el pobrecillo! podía pasar sin ver a Augusto.

1 sto diciendo, la pobre Mariana reia como siempre, pero de qué modo!

Su visita nos fastidiaba, y a mi me causaba despecho. Parecia que nos lo leyese en el corazon y nos pedía mil perdones con los ojos.

Evangelina la compadecia; yo no, acordabame de los gritos nocturnos de Augusto, que habían durado casi hasta la vispera, y no me sentia con fuerzas ni con la dosis de caridad cristiana suficiente para ocultar mi mal humor.

—, Apenas hace ocho días que esta aquit—dije mucho nos place esta visita que quieran astedes a Augusto lo comprendemos, pero si Augusto ve a usted volvera á las andadas.

A mi vanidad paterna mortificaba en alto grado esta confesión; pero fué explícita.

—Si Augusto la ve, querra volverse con usted; todavia no esta acostumbrado a la separación, ha llorado hasta ayer... (no era cierto, hacía dos noches que no lloraba) mañana no estara ya tranquilo...

Mariana, que había bajado la frente, la levantó son-

riente y llorosa.

—Ha llorado porque me quería, ¿no es verdad? Me buscaba á mí, ¿ no es verdad?

—Claro... probablemente... seguro, queria a usted, esta acostumbrado a usted, si la ve es capaz de llorar una semana seguida... podría enfermar...

Ya que no pude defender mi amor propio de padre,

exageraba con gusto el peligro.

Evangelina callaba, porque probablemente no sabia que resolver. En esto se oyo en el cuarto de Augusto el lamento del niño, que habia dispertado y nos llamaba.

—¡ Vida mía!—exclamó Mariana.

Y no oi mas porque sali corriendo, porque no aguardase.

Poco después, Evangelina vino a ayudarme à vestirlo, pero Augusto y yo nos dimos tal maña con objeto de sorprender a mama, que cuando ella entraba nosotros nos poniamos ya el vestido azul.

Queria saborear nuestro triunfo, pero mi mujer no

me diò tiempo.

-La he persuadido-dijo melancolicamente.

-¿A quién?

- -A la nodriza. La he persuadido y se resigna a marcharse...
  - -¿ Esta fuera?
- —Se irá pronto y Jose tambien... se iran ahora mismo.
- —Pueden almorzar antes... me sugirio el remordimiento.
  - -Estan almorzando.
  - -, Alabado sea Dios'-exclame algo turbado,-vuel-

van, si quieren, dentro de un mes o mejor dentro de quince dias, cuando ese picaruelo haya aprendido toda la diferencia que hay entre sus padres y la nodriza... entonces podran verlo cuando quieran.

-He prometido que lo veran hoy mismo.

-iVerlo!

Mi maldad no tuvo tiempo de revelarse de nuevo; mi mujer me explicó de qué inocente modo pretendia dejar ver nuestro hijo á la nodriza.

-Fila estara en la cocina detras de la puerta; nosotros en el salón; lo vera por el ojo de la llave.

Magnifico no encontre nada que oponer; solo me ofreci a ponerme tambien detras de la puerta.

—¿Para qué? —¡Quièn sabe!

Mi mujer se fue al salón con Augusto y yo corría la cocina. Encontre a Mariana dispuesta y a Jose que tenía un buen bocado en la boca y lo tragó a riesgo de ahogarse para darme los buenos dias.

-Esta pronto-dije-¿si quereis verle...?

l a nodriza, sin contestar, se puso à mirar por la cerradura y prosiguió murmurando palabras incoheren tes que debían ser caricias... «¡Dios mio! ¡qué hermoso!» despues dijo «miralo tú también, Jose...»

Pero no se apartaba de la puerta, y su marido la hizo entender sus propios derechos con un empelión.

Entonces José dijo «Con permiso» y se puso el también en acecho.

Pero la nodriza estaba impaciente; me miraba, miraba al marido y repetia al uno y al otro: ¡que hermoso es!—hasta que pareciendole haber concedido demasiado a su hombre le advirtio con el mismo lenguaje por él empleado poco antes, y el pobre amo se levanto mostrandome transfigurada la faz y diciéndome con una filosofia de la cual no vi el fondo que «una cosa como aquella era una gran cosa.»



Entre tanto murmuraba Mariana.

— Cariño mio! la senora le dice que mire aqui y el pobre inocente mira... no sabe que estoy yo aqui...— no lo sabe... si lo supiese. alma mia. ¡Ah! me lo comería à besos!

Y se volvia a mirarme a hurtadillas para ver si quedaba aun alguna esperanza de obtener esta gracia; despues, sin esperar respuesta, volvia à mirar por el ojo de la llave.

—Dentro de un mes—contestaba yo—ò quizas dentro de quince dias, pero ahora seria no quererle, seria perjudicarle.

Y pedia con la mirada la aprobacion de Jose, que me la daba docilmente pero de mala gana

—Aguarda—exclamo a poco Mariana—parece que quiere andar... la señora lo ha puesto al lado de una silla y el se separa... sí, se separa.

No pude resistir mas:

-¡ Quiero verlo también!

Mariana me dejò el sitio: miré.

Augusto habiase, en verdad, separado de la silla, estaba en equilibrio lo mejor posible; pero no osaba moverse aunque Evangelina arrodillada à dos pasos y alargando las manos para estar pronta a sostenerlo, lo incitase con mimos y requiebros.

Era evidente, Augusto tenía grandes deseos de echarse en los brazos de su madre, pero la distancia que le separaba le causaba miedo.

Pensé «ire a darle valor» y dije alto «¡cuidado con hacer imprudencias » Empuje la puerta lo suficiente tan solo para poder pasar y entre diciendo a mi hijo «aquí està también tu papá.»

Comprendio perfectamente que cuando esta papa no

se debe tener miedo de nada y apenas me arrodille también hice un baluarte de mis brazos primero se estuvo quieto, después aterrado de su audacia vino a echarse en brazos... de su mama.

Á traves de la puerta llegó a mi una sofocada exclamación de entusiasmo, pero mi hijo no la oyó, y yo estampándole un beso en la boca:

—Bravo—le dije solemnemente— ya esta dado el primer paso, ahora, hijo mio, valor y adelante!





# MI HIJO ESTUDIA





ugusto nos había prometido solemnemente que estudiaría aquel año hasta llegar à ser el primero de la escuela.

Evangelina y yo hab.amos dicho : «¡Bravisimo!» añadiendo sin embargo con tacito acuerdo de indiscrecion que no debía bastarle figurar entre los primeros, sino que era preciso llegar a ser el número uno. Entonces Augusto abrio como asustado sus ojitos y nos dijo, con cierto terror, que Panseri sabía mucho.

Desde aquel instante cobré ojeriza al tal' Solo al pensar que mi hijo le tenia tanto miedo, ocurrieronme ciertas ideas sin sentido comun, no sè que indeterminados propósitos é inexplicable osadía, como si yo debiese ocultarme en el último banco de la escuela después del sitio del asno, levantarme en piè de un salto y con una vocecita terrible pronunciar estas palabras solemnes «Señor maestro, desafio al emperador romano"» Y a vista de toda la clase aturdida, presentarme delante de el, el emperador Panseri, y apostar con el a quien sabia mas analisis gramatical y de logica, y tantearlo acerca de los sujetos, los verbos y los atributos; despues envolverlo en un silogismo traidor, empujarlo hacia un dilema sin salida, y arrebatarle cetro y corona.

Esta singular idea de prestarle mi ciencia a mi hijo para que aterrase con ella al señor Panseri, continuò trotando por mi cabeza aun despues de saber que en la escuela municipal de Milan no se usan los torneos de antaño y que de mucho tiempo aca (desde que no no se estudia qui quae quod en verso, ni hay necesidad de ocultar la ferula del señor maestro si no se sabe la leccion), desde entonces no se ha vuelto a hablar del emperador romano y del emperador cartagines, su rival.

Otras veces, desesperando de realizar alguna de mis hazañas, miraba las cosas con ojos diversos; veía a mi hijo, que era chiquito y endeble, mas chiquito y endeble de lo que era, pensaba cuan a disgusto debia encontrarse, úl tan travieso é inquieto, en los bancos de la escuela, bajo la vigilancia del señor maestro, y lo imaginaba inclinado largas horas sobre una lección dificil, entonces la ponderada fuerza del señor Panseri no me seducia, resignabame a tolerar que el emperador minusculo se envolviese en la purpura de su ciencia, sin ocurrirme la menor tentación de arrancarsela de encima y hacer notorias a toda la clase sus grama ticales flaquezas.

Y dirigia a Augusto mil juiciosos consejos

-Tú estudia la lección para abrir camino a la verdad en tu mente, haz la composicion diaria para ejercitarte en lo que hayas aprendido, en el señor l'anseri no pienses siquiera, como si no existiese, y quiza un día u otro te encuentres con que le has aventajado sin haber sufrido la tortura de la envidia. La ciencia, hijo mio, tiene esto de divino....

Mi hijo no comprendia que podía tener de divino la ciencia; la idea de aventajar al señor Panseri no podía entrarle de ningún modo; bastaba indicarsela a la ligera para que se parase asombrado de mi valor diciendo que no con la cabeza. Resueltamente el señor Panseri sabía mucho y yo no lo podía tragar.

Π

l'n tanto Augusto iba descubriéndome el secreto de su nuevo y extraordinario amor al estudio; aquel año necesitaba libros nuevos, no se cuales ni cuantos; una porción, y uno mas gordo que los otros, pero todos muy gordos.

—Costaran un ojo de la cara – decía Evangelina, que todavia no estaba curada del todo de los temores econômicos que la habian atormentado en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando mi primer cliente no queria decidirse a querellarse con la parte contraria.

--Nunca sale cara la ciencia—respondia yo con sonrisa de millonario, con lo cual tranquilizaba a mi mujer
e inculcaba una maxima en mi hijo, y también era
esta, buena economia. Pero cá' Augusto no me atendia,
no hacia caso a su madre, dejaba pasar la interrupción
y comenzaba de nuevo haciendo la cuenta de los libros
con los dedos.

—l'Il Compendio de historia, uno, la Aritmética, dos, Derichos y deberes del ciudadano, tres, Historia sagrada, Gramática....

-¿No tienes ya la Gramatica?-preguntaba su madre.
-Aquello era el compendio-respondia Augusto.

Y había que ver a que se reducia en boca de mi hijo la que un tiempo era el compendio para comprender que en lo porvenir no podia servir ya para nada.

En verdad no era ya gran cosa; cuando quise verlo, aunque pequeño é indigno, por no se que recondito instinto de misericordia hacia la especie gramatical, Augusto primero se excusó diciendo que lo tenía en la bolsa y que en la bolsa ya no estaba y que no sabía que se habia hecho después trajo una quisi-cosa irreconocible. Tenía uno ó mas ojos dibujados, sin concluir, en cada pagina, y un número de orejas incalculable sin contar las de su pequeña compañera, la aritmetica, que no estaba en mejor estado, como pudimos notar en el acto. Con tantos ojos y tantas orejas, hubiese sido crueldad abandonar los dos libritos en este mundo de calculos, grados y faltas gramaticales, así es que sin asombro ví cómo mi Evangelina se disponia a guardar a aquellos invalidos en un cofrecito.

—¿Pero vas a dar el mismo trato a los libros de este año?—pregunté sin rencor a mi hijo, pero, como se

comprendera, con cierto reproche."

Augusto repuso resueltamente que no, porque los libros de este año eran muchos, grandes y bonitos, por lo cual los usaría con mil cuidados. Y lo decía como si los tuviese y hacía como que acariciaba la encuadernación.

-¿ Cuando me los compraras, papa?

---Mañana.

-¿Hoy no?-insistió con aquella coquetería a que yo no podía resistir.

-¿ Y por que no?-conteste maliciosamente

Entonces el muy descaradillo corrio a dar a mama la noticia de que papa iría en seguida a comprar los libros nuevos.

No fuí solo; vino él también, y cuando tuvo todos los libros en un lio no los quiso abandonar; los tomo en brazos como buenos amigos y con afan mezclado de gravedad, me aconsejó que volviésemos pronto para enseñarselos en seguida a mama.



Por la calle no dijo nada; su rizada cabecita contenía graves pensamientos. En aquella edad los pensamientos graves se largan a paso ligero, y yo con trabajo seguia a mi hijo. Cuando llegamos à la puerta de casa, Augusto diò un salto tan audaz que la nueva gramática, novisima para los ejercicios de los estudiantes, no pudo resistir y le resbaló del brazo y cayó. Cayó, pero no se lastimó porque el descanso de la escalera estaba muy limpio y di gracias a la Providencia y a la criada, pensando en la aflicción que mi hijo hubiese tenido al ver una

sombra tan solo en el azul de la inmaculada encuadernación.

En esta, como en otras muchas cosas. Evangelina no era de la opinion de su hijo; decia, por ejemplo, que se ponian demasiados libros en manos de la infancia, solo por el gusto de llamarla estudiosa y se permitla dudar que Augusto leyese despues todas aquellas paginas.

Mi estudioso pequeñaelo estaba seguro de lo contrario, y lo afirmaba a cara descubierta sin aplacar a mama. Esta insistía:

-Por el contrario, creo que no leeras ni siquiera la mitad y... estoy segura de una cosa... de una cosa...

-¿De qué?

—l'stoy segura de que dentro de una semana habran perdido las tapas.

- Y como van a perderlas?- preguntaba Augusto tingiendo no comprender.

-Si no lo sabes tú...

Entonces el tunantuelo hacía un ademan despechado y amenazaba con encerrarse en su cuarto y leer todos los libros nuevos de un tirón para convencer a mama. En cuanto a las tapas... en cuanto a las tapas... Las acariciaba con delicadeza, las miraba con cariño tenía razón entonces.

Yo dije sin reir:

—Conserva siempre esta ternura por las tapas de los libros; no te dejes vencer jamas por la tentación de arrancarlas para hacerte un sombrero de carabinero, ni una barca, ni un pajaro, cuida de no volcar encima el tintero, contentate con escribir tu nombre, sin ilustrarlo con el retrato de tus compañeros de escuela; ni mucho menos del señor maestro. Conservales, si, consérvales siempre esa ternura que demuestras, porque el amor a las tapas de los libros es el fundamento...

Tenía una idea vaga de que el amor a las encuadernaciones era fundamento de algo... no sabia a punto fijo de que, mas por no decir un disparate callé, confiando en que mi hijo no me atendiera, por desgracia ocurrió todo lo contrario. Allí estaba todo ojos y todo oídos, y tuve que soltar la frase quieras que no.

Y así fué que aquel dia atirme solemnemente delante de mi hijo, el cual no comprendio ni una silaba, que el amor a las tapas y frontispicios es el fundamen-

to de toda doctrina verdadera... 6 falsa.

Si logramos mantenernos serios Evangelina y yo despues de haber cambiado una mirada, preciso es confesar que la conciencia de nuestros deberes hizo un milagro. Augusto de todos modos algo vió en nuestra cara, comprendiendo que habiamos dicho un disparate y probablemente iba repitiendo entre si la altisonante frase mía, ingeniandose a su manera para comprender su sentido. . y yo para hacerle perder el hilo de sus ideas y corregir del mejor modo el paterno desproposito, me apresuré a cometer otro.

-Entre todos esos libros-pregunte a mi hijo-¿cual prefieres?

No me comprendiò.

-¿Cual te es mas querido? ¿Cual te agrada mas?

Los miro a hurtadillas con poca esperanza de des cubrir en alguno de ellos la cualidad extraordinaria que mereciese un afecto especial; eran todos nuevos, no sabia que responder; a todos los queria por igual.

—Y sin embargo—insisti con malicia—hay uno que no te fastidiara nunca, que no te dara ningún disgusto, ningun afan, ningún desconsuelo, que será para ti discreto amigo todo el año.. y es ese, ese, si, el mismo.

— [1] vocabulario?—balbuceo Augusto, y añadió, cogicadolo en la mano — [Ab¹ ¡si, esta encuadernadol [[]] y es muy gordo!!!

—Ya, es mas gordo y esta encuadernado, , por eso., por lo demas, hay que querer à todos los libros de la escuela que abren la inteligencia y nos enseñan a dar el primer paso por el camino de la verdad.

En el fondo esta era la idea de mi hijo; tal vez iba comas alla los amaba sin reserva y no entraba ni la sombra de metafora en su instinto amoroso.



## Ш

Augusto no era, sin embargo, el único que amaba sus propios libros; había en casa quien los amaba mas que él y con amor mas ciego era Laura, su hermana, una personita de dos palmos de alta que se sostenía muy bien sobre sus piernecitas y vacilaba al andar, pero que aún no sabía leer.

¡Aquel era un amor sin entrañas! Si veia de lejos un libro de Augusto olvidado sobre una mesa, corria, imaginando que podría cogerlo, pero al acercarse ni siquiera vela el libro y entonces dirigia al rededor ciertas miradas de desconsuelo que hacían reir a su hermano mayor.

No riò mucho; en la cabecita de Laura germino una idea atrevida; aquella idea cultivada con amor, creciò rapidamente, llegò a ser sublime y un día la personita de dos palmos de talla viò el Compendio de historia sobre la mesa, corriò a grandes pasos, agarrò el tapete y tirò con toda su fuerza, centuplicada por la pasion. No pensaba en el peligro que corria con tirarse encima una avalancha ò mejor dicho, lo pensaba y estaba decidida à todo porque siguiò tirando y sòlo en el ultimo

momento cerrò los ojos y nada más. El Compendio de historia cayò envuelto en los pliegues del ancho tapete. Laurita incolume después del cataclismo, levanto



su amado libro, lo estrechó contra el seno, palpitante aún de la proeza realizada, y vino a depositarlo en las rodillas de papa que todo lo habia visto y se reía

-No te rias-me dijo Laurita.

Enmudeci. Ella me miro primero atentamente para ver si debia harse de mi gravedad, después abrio del revés el Compendio de historia de su hermano y comenzó à leer, suprimiendo las comas:

—Dos mas dos cuatro mas dos seis mas dos ocho más dos veintidos mas dos veinticuatro mas dos doce mas dos cuarenta... ¡Ea¹; lo he leido todo!

Después se fue contenta porque papa no rio.



## IV

Hasta aqui la ciencia de mis hijos no me había causado daño alguno, y podia creerla completamente inofensiva; el aire de hombrecillo sabio que tomaba Augusto cuando volvia de la escuela, no me infundian desconfianza ni sospecha, antes me complacían y lo animaba usando de toda la retórica paterna.

-Estudia-le decla solemnemente-si, hijo mio, es-

tudia con valor, si quieres hacerte hombre.

La frase no necesita comentarios, porque yo era, a lo menos para mi hijo, un hombre hecho hacia tiempo, pero mi Evangelina creia necesario añadir:

- Toma ejemplo de papa, estudia, y seras un hom-

bre como el.

-¿ Seré yo también abogado?

- —Sin duda—decia yo—y tendras una clientela y seras famoso.
  - -- Eres tú famoso 3
  - Pues digo!

Esta sangrienta burla era de mi mujer.

- -¿Cuantos libros se necesitan para llegar a ser abogado?
  - -Muchos.
  - -¿ Mayores que el Compendio de historia?
  - -Mayores que ese.
  - -; Y es necesario saberlos todos?

-Seguramente.

Sin notarlo habia cometido el mayor despropósito de mi carrera de padre.

Augusto me dejó muy pensativo y poco después le oi cantar en su cuarto contiguo al mio, su lección re-



leía con una especie de tonillo desacostumbrado el mismo período, probaba después á repetirlo de memoria, se equivocaba, se corregía y volvía al principio, cantando siempre.

—El rey de Persia, Dario, hijo de Histaspes, llamado también Asuero, quiso escoger mujer entre las más honestas...

—El rey de Persia, Dario, hijo de Histaspes, llamado también... llamado también... (pausa).

-El rey de Persia, Dario, hijo de Histaspes, llamado tambien Asuero, quiso escoger mujer entre las más hones tas y agradables...

Y yo, ignorante de mi desdichada suerte, me frotaba las manos y no pensaba siquiera en preguntarme cual era aquella mujer honesta y agradable, de la cual hizo su esposa aquel Darlo hijo de Histaspes, llamado tambien Asuero, que no queria entrar en la cabeza de mi hijo.

-Ya entrara - pensaba - Augusto es obstinado como su padre. Dario se dara por vencido y entrara

prisionero con todo su séquito.

En el sequito de Dario, por desgracia mia, figuraba cierta gente de quien no había oido hablar mucho tiempo ha, y ni siquiera me ocurrio que conviniera refrescar la memoria.

Al d.a signiente Augusto vino a mi encuentro con aire satisfecho,

- ¡La sé toda! - me dijo de lejos.

-¿ Qué sabes ?

Y el comenzó en seguida:

-El rey de l'ersia, Dario, hijo de Histaspes, llamado también Asuero...

Pero yo tenia en los talones un cliente melancolico que venia para una demanda, y con toda mi buena voluntad para con Augusto, no pude prestarle atención.

Apenas la sombria tisonomia de mi cliente desaparecio detras de la puerta, asomóse mas abajo en el hueco la maliciosa carita de mi hijo.

- Con que - dije abriendo los brazos para que se lanzase en ellos de un salto como tenía por costumbre - con que el rey de Persia, Dario, hijo de Histaspes, llamado también Asuero?...

Augusto no se movia, estaba atiborrado de ciencia.

— Con que—insisti empujado por mi destino—que-

ría escoger mujer entre las mas honestas y agradables?... ¿ Y la ha encontrado?

— ¿ Estás seguro de que la encontró?

Hasta entonces no vi el abismo a que me había empujado la imprudencia, porque jay de mi! no lo sabía ni poco ni mucho, lo había olvidado enteramente. Me sentí a merced de mi hijo el cual podía hacerme creer, si le daba la gana, que el rey de Persia se había desposado con su criada como el vecino de enfrente, é hice un esfuerzo prodigioso para salvarme. Por el pron to lo logré; había ya arrancado a mi hijo la confesión de que la mujer de Darlo se llamaba Ester y era huérfana y tenía un tío llamado Mardoqueo, cuando le ocurrió a Augusto la curiosidad de saber por qué el tío Mardoqueo no se dio a conocer al rey su pariente. Algo habría, tanto más, añadía mi hijo, cuanto que «si Mardoqueo no hubiera obrado así, Darío no habría confiado tanto en aquel otro, sabes, aquel otro. ... espera. .»

Yo sonrei y esperé con una paciencia ejemplar pero (considere el que tenga corazon de padre mi tortura) aquel otro no sabía en verdad quien fuese. Esperaba

que viniese; aquel otro no vino.

—Lo tengo en la punta de la lengua—decia Augusto, y levantaba los ojos al techo ó me miraba a hurtadillas esperando un imposible, esto es, que yo llegase en su ayuda sin ofenderlo.

Me dolia el corazon, pero fui inexorable.

-No la sabes bien - due ; - una repasadita si quieres....

-Lo tengo aqui... aguarda....

Esta vez salió a la carrera.

Cuando volvió triunfante a decirme que aquel otro se llamaba Amanno, yo me había traído un voluminoso tomo de las *Pandectas* y pude hacer creer a muhijo que era un pozo de ciencia, cuando no hacía mas que repetirme — ¡ Doctor mío, eres un asno!

V

l a benigna naturaleza no ha permitido al hombre, aun siendo el asno mas convencido, que sea cruel consigo mismo. Aquellas *Pandeclas* que tenía delante de los ojos y no veia, eran mis buenas amigas de antaño, y aprovechando el estupor que sigue a todo desastre, me hablaron blandamente y así:

— Justiniani Institutionium libri quatuor..... ¡Los bellos días pasados en la Universidad! ¡Las largas veladas

con los amigos!

Yo suspiraba y doblaba sin interrupcion las paginas.

— Capitis diminutio tria genera sunt, insistian las doctas paginas y yo proseguia levantando los ojos del libro con instintiva complacencia: — maxima, media, minima, tria enim sunt que habemus libertatem, civilatem, familiam. Igitur quum omnia hæc amiltimus..... Omnia hæc..... todavla lo sė.

Mandaba un suspiro a Mardoqueo y volvia la hoja
—Prætoris verba dicunt Infamia notatur...

Y yo sonrela y sin advertirlo repetía a ciegas las pa-

labras consoladoras del pretor.

En cada sentencia latina encontraba detras un codigo de alegres memorias, recordaba en que lugar, a que hora y en que compañía había aprendido a distinguir el res mancipi del nec mancipi, el hereditas, del bonorum Possessio, por fin me había quedado en la mente que el Vadimonium (aquel Vadimonium que los estudiantes de tercer año envían constantemente al diablo para hacer reir á los recien matriculados) me había puesto de buen humor a mi y despues me había servido para hacerme el gracioso con los otros.

Ah! Justinianol aquel si que fué un gran rey! y no

ese Dario, hijo de Histaspes!

Y mientras una voz enemiga me gritaba de lejos «¿que sabes tú de Dario hijo de Histaspes?» Justiniano ponia bajo mis ojos una sentencia que dio otro curso á mis ideas.

— Nasciturus pro jam nato habetur, decian las Pandectas, y yo, sobrecogido por un sentido que se reve laba de nuevo en aquella maxima, exclamaba

- Es verdad mi hijo estaba vivo antes de nacer l

Contento con esta glosa, que me parecio mas profunda que toda la ciencia del pretor, me acerque alegremente a los tiempos lejanos en que ni tenia un hijo ni un cliente.

Encontrando mas tarde al rey de Persia implacable, en primer lugar me encoga de hombros, después

lo mande à paseo.

- Tu reino ha terminado — le dije — ha concluido desde... (si lo hubiese sabido habria impreso aqui un número fijo de años, de meses, de dias para dar mayor solemnidad a mi periodo), ha terminado siglos ha, y a un hombre de bien debe serle lícito vivir sin mezclarse en tus negocios. Por lo demas, yo hago de abogado, y a maravilla, pregúntalo a tu colega Justiniano, tengo muchos asuntos, y si a su tiempo me rompi la cabeza para embutirte en ella, ahora estoy en mi derecho para obligarte a salir de golpe

Y por instinto del arte oratoria, agitaba la cabeza

como si fuese cierto.

La mimica que acompanaba mi monologo duraba

aún después de haberle concluido, cuando adverti que tenia un testigo, Augusto, el cual con sus libros a cuestas dentro la bolsa, venia a darme un beso antes de ir à la escuela.

Por lo regular la escena tenia lugar del modo siguiente «¿Se puede » decia mi hijo No decia mas;
pero yo entendia « aqui estoy para el beso » y en seguida a alguna distancia de los códigos, corría con el
pensamiento, abria los brazos, el se lanzaba en ellos
intentando echar a un lado la cartera, pero casi siempre tomaba parte en este abrazo y nuestros tres cuerpos se enlazaban estrechamente. « Te recomiendo...»
decia despues con solemnidad paterna soltando a mi
Augusto, el cual se marchaba seguido de su enorme
cartera y yo buscaba, titubeando, la línea en que me
hab a parado, porque si bien pasaba mis ojos por el
codigo, tenia el pensamiento en mi hijo.

Esta vez, besando a Augusto, senti que algo había mudado entre el y yo, y que mi amor paterno, el único amor en que yo crei que no debia entrar nunca la

coqueteria, tenia tambien su vanidad.

Habia sido siempre para mi hijo el mejor de los padres y no había rechazado nunca ninguna de las perfecciones que el me atribuía. Porque le sentaba sobre mi brazo tendido y lo paseaba por el cuarto, el me admiraba diciendo «¡que fuerza tienes!» y había ido a la cocina a decir al que partia la leña que papa era mas fuerte que él.

Le bastaba verme inclinado sobre gruesos volumenes y contar los estantes de mi libreria, para no dudar de que yo fuese un portento de doctrina. «¡ Todo lo sabes'» En aquel tiempo que nada sabía, a él esta idea le consolaba de su ignorancia.

", Tu sabes mas que el maestro " afirmaba alguna vez y comprendia yo al momento que, aquel dia, el maestro había abusado de su ciencia para atormentarlo



No digo que me tragase toda aquella admiración, pero me complacia y me constaba que hacia la felicidad de mi hijo.

Ah! La magnifica opinion que Augusto había formado de su papa, no podia durar mucho! Ya Dario, hijo de Histaspes, había dado el primer golpe a mi superioridad, ¡quien sabe si antes de la noche no saldria un famoso personaje de las paginas del Compendio de Historia, para avergonzarme ante mi hijo!

Sentime sobrecogido por mis dudas; cuanto había apilado en torno, a modo de barricadas donde escudar mi ignorancia, parecióme de allí en adelante reprochable e inutil, y pensando precisamente lo contrario que hasta entonces, me pareció que no era lícito vivir una hora mas en la tierra, si no me metía en la cabeza toda la historieta del tio de la mujer del rey de Persia

Nadie me veia, revolvi la libreria, saque una historia antigua, y busque avidamente la tranquilidad de mi conciencia perturbada.

¡Nunca lo hubiese hecho!

Al cabo de media hora era el mas desgraciado de los hombres, despues de haber hojeado el volumen, leyendolo aqui y alla, encontraba en cada pagina una nueva acusación, detuve mis atonitos ojos en el indice que parecia puesto de intento a lo último del libro, como una requisitoria, para demostrarme compendiosamente cuan culpable era, pues poco sabia, o mejor nada sabía.

Habia caido la venda de mi ignorancia, antes podia engañarme pensando que pues me había metido tantas cosas en la cabeza in illo tempore sin olvidarlas como a Dario, bien podian quedar algunas. Pero advertí entonces que toda aquella buena gente hebraica, asiria, persa, se había largado a la callandita, dejando gran confusión de fechas y reinos en mi cerebro.

No habia lugar a duda encontrabame frente a un

dilema inexorable o resignarme a pasar por un asno a los ojos de mi hijo, o rehacer valerosamente mi equipaje histórico.

-«La historia es la maestra de la vida - deciame en mi interior; - no te es licito gozar del presente si no tienes por la punta de los dedos el pasado de la

humanidad. .

"hasta ahora sin ayuda de toda aquella gente muerta, continua asi en lo porvenir y riete. Que la historia sea maestra de la vida lo vienen diciendo hace tiempo, pero aun no nos lo han probado. Te diré en confianza que me parece ésta una bella frase puesta ahi como un puntero para regir una ciencia grande y vana. La historia no ha servido nunca para nada a nadie, sino es a los historiadores, y nunca ha engendrado nada en el mundo como no sea los compendios y monograf as històricas Las dinastias de los Faraones se suceden, pasan y que dejan a la humanidad? unas cuantas piramides que no sirven para nada. He aquí la historia. "

Estas palabras del anonimo que razonaba dentro de mi, fueron un rayo de luz para mi oscurecido espiritu: había encontrado una salida al terrible dilema; esta

salida era la filosofía

Nadie ignora que la filosofia sirve a los doctos y a los indoctos sin mirar a la cara de nadie, yo voy un poco masalla y digo que para un ignorante no hay otro camino de escape que hacerse filosofo y crearse un sistema.

Mi sistema filosofico debia servirme para inculcar en mi hijo la necesidad de estudiar todas las cosas que papa había estudiado. . para tener despues el derecho de

olvidarlas todas como papá.

Idea grande y atrevida! Al principio me gusto, la admire luego parecióme un atrevimiento impertinente, una grandeza disparatada, nuevo en la gimnasia de los filosofos, tuve verguenza, lo confieso, y volví a sentimientos mas sublimes aquel dia en vez de dirigirme al tribunal con la osadia de un hombre preparado a todas las sorpresas de los procedimientos civiles, fui con el porte irresoluto de un escolar que no sabe bien la lección.

Y mientras el abogado de la parte adversa exponia



sus razones y no se que sentencias del Tribunal Supremo, para obtener directamente el embargo del haber de mi cliente, yo fijaba la vista en el presidente, en los jueces, en el abogado, buscando bajo aquellas togas y aquellos birretes à mi gente persa. Pensaba: «¡si ahora, de improviso, pidiese noticias de Mardoqueo à uno de estos, cual me las daria? Aquel juez que dor-

mita, seguramente no, y mucho menos el presidente con toda su gravedadia

Cuando me toco contestar a la gran premura de la parte contraria, sali osadamente, diciendo que me oponia al embargo, invocando el código y la civilización. "Tenemos aun buenas razones que exponer—exclame – y queremos ser oídos!» Y anadí elocuentemente —No estamos ya en los tiempos de los Faraones y de los persas. Hoy Asuero no hubiese hecho ahorcar a Ammano, sin darle tiempo de apelar.

Ustedes diran ¿que tenia que ver Ammano con el pleito? y sin embargo, la frase hizo efecto y mi cliente no fue embargado: prueba de que la historia puede servir para algo.

#### VI

Eche mano de toda mi buena voluntad y robando cada noche media hora a mis causas y el Compendio de historia à mi hijo, halleme tambien en medio de los asirios y de los persas. No me apresuraba mucho, ni estaba empapado de ciencia histórica, como podeis creer, pero me bastaba preceder un paso a mi hijo en su Compendio, para no estar expuesto a la mesa a ciertas cogidas que me hubiesen alterado la digestion y en mi hijo la admiración que debía a su padre.

Las cosas llevaron el mejor camino por algun tiempo, pero ilegó una desgraciada mañana en que los estudiantes que se habian quedado conmigo en Persia y
precisamente en el reinado de Dario III Codomano, se
largaron sin advertirmelo a Asiria, y la misma noche
de aquel día, mi hijo, sin imaginar todo el daño que
me hacía, nombro en mi presencia a Salmanasar y a
Senaquerib.

Yo fingi primero que no le atendia, é intente en vano traerlo a Persia, donde me hubiese encontrado como en mi propia casa, pero no tuve mas remedio que dejarlo hablar.

Luégo llegaron otras sorpresas; la geografia, la historia sagrada, y por fin, la aritmética de mi hijo, que para mi conservaban ciertos secretos. Descorazonado por el ejemplo del Catecismo que estaba lleno de misterios, aquellos tres libritos de tan pocas paginas me atormentaron dia y noche y turbaron mi sueño.

Dejaba un sacramento para seguir el curso de un r.o americano, que como si lo hubiese hecho adrede, no podía ser más tortuoso. Subía á un monte después de haber interrogado el aspecto del país, y encontraba la geometría plana, una geometría que me daba tentaciones de volverme a subir al monte y no descender mas al llano.

Misericordia divina! ¡Cuan grande era mi ignorancia! No sabia nada, peor aun, sabía errores, porque lo poco que me quedo en la memoria era confuso è inexacto

Volver a empezar de cabo a rabo todos mis estudios como si aun debiese presentarme a los examenes, rehacerme una doctrina nueva, he aqui el remedio heroico, pero fui un vil, me contente con echar algun remiendo a mi ciencia, donde dejaba ver los codos y las rodillas.

Y no paso mucho sin que Augusto me cogiese en faita una vez, dos y diez veces, primero con estupor, despues con dolor y por fin con malicia. No me dijo ya, como en los buenos tiempos de su inocencia, tu le do la subes al contrario, alguna vez disparataba osadamente en mi presencia en las cosas mas elementales, hasta en los derechos y los deberes de ciudadano, que eran mi pan de cada dia, refutaba sin arrogancia pero con aplomo, mis objeciones, diciendome la frase sacramental que ha hecho palidecer a tantos padres—Lo ha dicho el maestro.

Evangelina intentaba defenderme, ponía todas sus fuerzas, centuplicadas por el afecto y la buena fe, para elevarme a mas altura que el maestro; pero era inutil Augusto no decia ya que no fuese cierto, sino que a la primera ocasion me dejaba entender que mi famosa

doctrina no estaba ya en uso, repitiendo casi entre dientes:—¡Lo ha dicho el maestro!

Y yo estudiaba en secreto con un desorden que pintaba el estado de mi cabeza, las montañas, las poblaciones, el cuadrado de la hipotenusa, la eucaristía.

Todo en vano: perseguido por el destino llegué, por fin, ante la prueba suprema.

#### VII

Habian dado a mi hijo un problema de dificil solucion, y el pobrecillo, que no era muy fuerte en mate-

maticas, no podía dar con ella.

— Augusto no sabe plantearlo—vino a decirme Evangelina,—estos maestros no se dónde tienen la cabeza' bonita manera de atormentar a un pobre muchacho, toda la mañana lo veo inclinado sobre la mesa... me causa pena, deberías ayudarle.

-, Ayudarle yo'-exclame-entonces ¿de què le sirve ir a la escuela? Si le dan problemas es prueba de que sabe resolverlos, y si no sabe, mejor es que el maestro lo advierta y repita la explicación, ademas, estoy muy ocupado.

Evangelina, menos escrupulosa, probablemente intentó lo que yo no queria hacer, porque muy luégo

torno à decirme:

—Es un problema dificilisimo, es cosa de geometria plana, Augusto no puede resolverlo... llora...

-¿Llora?...

Fui al momento al cruzar la puerta del cuartito en que Augusto se atormentaba, tuve como el presentimiento de una catastrofe; pero no era tiempo de retroceder, me acerque a mi hijo, le acaricie primero la carita lacrimosa, luego con un poco de gravedad, le dije: —Dame aca... «Un fabricante de ladrillos debe entregar tantos ladrillos cuantos necesite el enladrillado de una habitación de forma trapezoidal, cuyo lado mide... etc. etc.»—No es dif.cil—dije—¿ esto no sabes resolver?



Mi hijo no contesto me miraba con aquella ingenua admiración de otros tiempos, mezclada de un tanto de estupor.

—Yo ahora no tengo tiempo, luego, a ti te toca resolverlo... porque si tus problemas los he de resolver
yo, es inútil que vayas a la escuela; pero ahora has
trabajado demasiado, distraete, vete al patio y corre,
luego vuelve y te será mas facil.

-Es muy difícil-dijo.

-Es facil-contesté.

Se fué a correr y yo tome su lugar delante de la mesita.

La misericordia celeste aparte de todo padre los tormentos que sufri aquella mañana. Lo que de lejos me parecio tan facil, se presento erizado de mil dificultades, apenas quise reflexionar. Evangelina me miraba, adivinando tambien mi perp ejidad. En cuanto a mi, oia a Augusto que hacia ruido en el patio, veia con el pensamiento una cita urgente que habia dejado sobre mi mesa y continuaba alli quieto, como si me hubiesen clavado, hojeando con despecho la geometria plana, calculando, borrando, rehaciendo los calculos equivocados. Poco a poco llenose mi cabeza de cifras que no comprendia equivocaba, por fin, las sumas y para encontrar el error en una sola unidad (juna unidad de ladribos') perdia un tiempo precioso. Vinieron a decirme que un caente me queria hablar, le hice contestar que estaba ocupadísimo y que no podia darle audiencia Pero se hizo la luz en mi cerebro; el problema se me presentó claro y no gaste ni cinco minutos en resolverlo.

-Lista sacado-dije a Evangelina,-realmente, no era

facil, lucgo, como ya no tengo practica...

Era mutil mendigar excusas, Evangelina me admiraba, ni mas ni menos y vi como aquella admiración mundaba a Augusto, ya sin malicia, cuando subio y halló su problema resuelto.

Y no me parecio, en verdad, que había perdido mi tiempo, por el contrario, al volver al despacho, entraba como si llevase la antorcha de la ciencia.

Aquí me aguardaba el destino,

En vez de volver de la escuela alegre y asaltar mi despacho para decirme que había ganado diez vales y elogios por su trabajo, Augusto entro en casa como un perro apaleado y se estuvo en la cocina.

l' cuando quise saber que tenia, me conteste con ma humor, que el problema estaba equivocado. - Es imposible!-exclamé.

-Mira-me dijo tristemente mi hijo -debia dar

4,526 ladrillos y solo da 3,916.

Mire, no vi nada. Si todos aquellos ladrillos me hubiesen caído encima, de fijo no me habrían hecho tanto daño.

Pero al lado de las desgracias, el cielo coloca los consuelos, y halle uno delante de mi bufete. Era Laurita; la estudiosa pequeñuela se habia subido a la poltrona y leia atentamente el Derecho civil.

-Escucha, papa-me dijo, apenas me viò entrarescucha, la sé toda dos mas dos cuatro mas dos ocho mas dos diez más dos veintidos mas dos veinticuatro más dos treinta.











### INTERMEDIO

Aqui el abogado Epaminondas Placidi narra una anecdota que en ningun concepto le pertenece

pués de haber dedicado una frase a diez argumentos, para descubrir, sin darse aires de ello, el sendero por el cual se había extraviado la mente de su marido, hizo ella un gestito y callo. Pero el que había contestado con monosilabos cuando hablaba ella, no advirtio tampoco que ahora callaba de propósito y siguió adeiante por su solitario camino,

No anduvo mucho.

Ella (esto es, Doña Hermenegilda) no tardó en comprender que era preciso recurrir a un remedio heróico y rompió el silencio otra vez.

- ) a te he dicho lo que me ha ocurrido esta mañana.

-¡No! ¿ Què te ha ocurrido ?

-Estaba en el Corso salia de la guanteria, no... de la tienda del... espera...

El marido (esto es, Hermenegildo), rogado de este modo que esperase, no osaba moverse, pero se hallaba muy le os. Espero un poco. Ella no decia palabra

Entonces el pobrecillo hizo un heròico esfuerzo, y dando una melancolica mirada a sus pensamientos y tijandola de golpe en su mujer, dijo:

-Con que salas de la guanteria. . ¿ Y luigo?

Hermenegilda hizo un ademan de modesto triunfo y contestò sonriendo

- Lu habias partido para un pais desconocido, creo que pretendias descubrir el nacimiento del Nilo...

-Vaya' si lo han descubierto ya!-interrumpe Hermenegildo riendo.

— De veras? No lo había advertido—dijo la mujer con gracia infantil.—Con que estabas ausente, viajabas en tren expreso y no esperaba yo verte volver en mucho tiempo, cuando me ocurre la feliz idea de entrar en la guanteria, al salir, te veo alli; has regresado en tren extraordinario. ¿ Qué tal el viaje?

-Ciracias dijo el marido levantandose para dar la vuelta a la reducida mesa y depositar un beso en aquella boca buriona.

Hermenegilda tomó el beso con dignidad, pero no restituyo nada. Despues de haber esperado en vano, el señor marido rehizo la vuelta de la mesa y volvió a sentarse en su sitio.

-Estaba distraido, lo confieso-dijo.

No habia peligro de que se distrajese mas tenía los

codos apoyados en la mesa, las manos en las mejillas y los ojos abiertos mirando à su mujer.

—Oigamos. ¿En qué pensabas?—pregunto Hermene gilda abandonandose sobre el alto respaldo de la silla

- —Te lo quiero decir; pensaba en el amigo Santi, la última vez que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Hara como dos semanas....
  - -Mas de veinte dias-dijo su mujer corrigiendole.
  - -¡Veinte días! ¡cómo corre el tiempo!
  - -Este si que corre....
- —Con que—se apresuró a anadir el marido—con que la última vez que el amigo Santi estuvo aquí... pero ante todo, ¿que piensas tú del amigo Santi? ¿Que indole te parece que haya bajo el frío barniz del hombre que se ha casado con la ciencia...
- -Perdona. ¿Tu amigo no se ha casado tambien con su mujer?
- -Ciertamente, los hombres de ciencia también tienen sus momentos de distracción...
- -Cuidado que te pierdes-dijo Hermenegilda sin salir de su fingida indolencia.
- -Porque me interrumpes siempre. Te preguntaba qué te parece del amigo...
- —Es amigo tayo, es amigo de la casa... yo no le juzgo.
  - —Estàs cruel hoy.
  - -Me vengo.
- —Pues bien, yo te dire lo que hay bajo la capa de hielo del hombre científico hay un corazón ardentisimo, un alma poética, una imaginación que no se rige facilmente.
- -- Y todo eso lo has visto tú la última vez que el amigo Santi estuvo aquí?...
  - -Precisamente. Hace veinte dias, con que..
- —Veintitrés—advirtió su mujer.—Era un miercoles; no pudiendo salir de casa à dar nuestro acostumbrado

paseo después de comer, os marchasteis los dos solos, del brazo, como dos solteros, y el caballerito volvio después de media noche.

-Ahora te equivocas tu, faltaba un cuarto de hora para la media noche el amigo Santi había tomado el tren de las once y veinte, a no tener alas como nuestro mirlo, no era posible llegar a casa mas pronto.

—Olgamos el tinal—dijo Hermenegilda con indulgencia.

Entences Hermenegildo intento ponerse serio, y con un poquito de inacostumbrada gravedad, un poquito nada mas, sin apartar la mirada de la cara de su mujer y soltando las palabras lentamente, habló de esta manera

-Se hablaba de la vida conyugal... no se como se habia llegado a esta cuestion... Ah! porque llovía, porque tu habias permanecido en casa sola... El me decia que hace poco mas o menos la misma vida que yo, que su mujer se queda en casa, él apenas anda dos pasos despues de comer, luego vuelve a su estudio a leer, a escribir, junto al fuego, y que aun cuando parezcao monotonas las costumbres tranquilas, la fencidad no tiene tampoco mucho de variada

Si bien flermenegildo habia continuado leyendo en los ojos de su mujer el efecto de cada palabra, llegado a este punto se detuvo para juzgar mejor

Hermenegilda estaba impasible.

-No, en realidad es poco variada-exclame, y le dije como pienso yo respecto a la felicidad.—Tu sabes cómo pienso; ante la felicidad...

-Fn cuanto a la felicidad -prosiguio la mujer como si recitase una leccion-los hombres son todos iguales; la felicidad esta en el desen, el hombre que mas desea es el más feliz...

— Le equivocas—contesto dulcemente el marido hlosofo.—La felicidad esta en el deseo de algo que se pueda obtener, sazonado con un poco de incertidum bre, se entiende.

—Obtenida una cosa—prosiguió Hermenegilda—es preciso saber desear otra...

—Como no sea incierta o dificil. De los que, apenas formulado un deseo, pueden satisfacerlo, se puede de cir que no conocen la felicidad. la cual es un intervalo entre un deseo y su satisfacción. Y he aquí por que los ricos y los pobres, donde cesan las imperiosas necesidades del hambre, la sed, el frío y el calor, co mienzan a ser iguales.

- Bravisimo! - decia Hermenegildo.- Bravisimo!

Pero se adivinaba bien que había perdido el hilo de
la conversación y no sabía como arreglarse para pro-

seguirla.

Hermenegilda llego en su ayuda, añadiendo

—Deciamos que la vida del amigo Santi no dificre much i de la felicidad, y la de su mujer es muy distinta?

-No lo sé. No me he informado. En semejantes casos no se puede hablar mas que por cuenta propia. Te creo feliz porque... porque soy feliz contigo, pero si fuese a decir a los demas que te hago feliz, que tú me adoras y que yo merezco tu adoración, me tomarian por un tonto. Fuera de que-prosiguio con aire burlon—¿ que se yo verdaderamente si tú eres poco o mucho dichosa conmigo? ¿Puedo por ventura entrar en el fondo de tu corazón, visitar las mas pequeñas celdas de tu cabeza donde se inicia tal vez la idea del descontento?

En vez de replicar, Hermenegilda suspiró, y el pobre Hermenegildo no logró comprender si lo hacía por burla o por impaciencia.

Estaba como si se hubiese endosado una levita nueva, dentro la cual se hallase a disgusto y no pudiese mudarsela por hallarse fuera de casa. Realmente su habitual desenvoltura había desaparecido dejandole extraños modales, pero volvió a encontrar la vereda y prosiguió.

Hermenegildo— me decia el amigo Santi—a nosotros, gente de ciencia, ó de letras, ó de artes, la misma imaginación que nos causa tantas dulzuras, que nos alienta a subir las fatigosas alturas de la verdad y la belleza, con la promesa de mas amplios horizontes, puede darnos y nos da realmente rudas batallas. Mientras estamos tranquilos en casa, en el hogar y miramos la felicidad en el rostro sereno de nuestra compañera, en los ojillos de nuestros hijos, existe una parte de nuestro sér que se aleja ¿Donde ¿Lejos, a soñar cosas nuevas, afectos, sonrisas, lagrimas, a buscar, a adivinar las fases ignoradas de la belleza.

Hermenegildo tomo aliento; Hermenegilda, que esperaba aquel momento, se contento diciendo con ironia leve, muy leve:

—En suma, vosotros los hombres de letras, de artes o de ciencias, no debeniais tomar mujer. Es vieja la idea, pero no tanto como la verdad, que es eterna.

-- Quien dice eso?-interrumpió el marido con la fuerza de la convicción -- Lo dicen los solteros hasta los treinta años, después de los treinta años no hay quien lo piense, después de los cuarenta no hay quien lo diga.

-El pintor Vaghi lo dice aŭn y tiene sesenta y cinco años contados-observo con malicia Hermenegilda.

-El viejo pintor Vaghi ha comenzado a decirlo diez años ha, cuando se resignó a perder la esperanza de encontrar mujer joven y bella.

→¿ Cómo lo sabes ?

—I o imagino. Siempre ha adorado la juventud y la belleza en las mujeres ahora esta encanecido y no es rico... Volvamos al amigo Santi.

Hermenegiida mando un suspiro o un bostezo al amigo Santi y de nuevo tomo la postura de antes.

-Hay dos seres en nosotros-prosiguio Hermenegildo; - uno casero, bonachon, lleno de juicio y de orden; el otro fantastico, descontentadizo. Aquel se contenta con las cosas, el otro quisiera la sombra de las cosas. Cuando uno de los dos logra cuanto desea, el otro carece de todo; pudiendolo hacer sin pecado, por qué aquella parte de nosotros que sueña no habia de tener su alimento?-Así me hablaba el amigo Santi. - Existen sentimientos-dice èl-que a mi mujer no puedo confiarselos; me llamaría loco ó se asustaria extremadamente, necesidades, mas bien sombras de necesidades, aspiraciones indefinidas del alma, éxtasis del pensamiento (habla él siempre), en las cuales yo me complazco porque son una parte no indigna de mi ser y que mi mujer no comprende. La union de dos inteligencias, un interrogarse y un responderse, aunque de lejos, dos almas que se comprenden, esto no debía ofender el sacro pacto matrimonial.

-Amor platonico...-murmuró Hermenegilda.

-Diría yo platonico, si quieres, pero no diria amor...

-Digamos, a/ecto... digamos...

-Digamos, pues, afecto.

No sabia qué añadir; la docilidad pensativa de su

mujer le embarazaba mas que la burla.

-En suma, lo has comprendido-replicó acalorandose. El amigo Santi es incapaz de hacer nada que pueda arrojar la menor sombra sobre su mujer... y sin embargo... no debía decirtelo porque es una confidencia, y sin embargo...

-Si no debes decirmelo, no me lo digas, Hermene-

gildo, tal vez sea mejor.

Brillaba cierta luz en los ojos de la indolente. ¿Era curiosidad ? ¿Era malicia ? Hermenegildo buscó inútilmente el significado y volvió sobre el tema amortiguando el poco fuego que primero puso en sus palabras.

—Ne enganaba: por el contrario, debo decirtelo. El que hace una confidencia a un hombre casado, la hace a su mujer. No es licito al primero que llega, poner un secreto entre dos cónyuges que se aman.

Queria anadir y hubiese sido de buen efecto oratorio «que entre dos conyuges que se aman no debe existir ni la sombra de un secreto», pero advirtió a

tiempo que intentaba probar lo contrario.

-, Sin embargo!—anadió con cara de san Ignacio sin embargo, puesto que la naturaleza humana no es perfecta y hay cosas que nos afligen sin razón, algun secreto insignificante nace, tal vez inadvertido, en el matrimonio.

La tierna esposa lanzo un suspiro que podia muy

bien significar: «¡ Sin embargo!»

- —In suma, el amigo Santi siente purisimo afecto por una mujer. Este afecto es su secreta alegría, y me ha confesado que muchas veces al recibir una carta de usta amiga lejana a quien el revela sus pensamientos mas reconditos, parecele sentir como una caricia del ideal, entonces sientese mas fuerte, mas generoso, mas bueno, y, lo creeras?... hasta mas afectuoso con su mujer.
  - -, Extraño es I-d.jo laconicamente Hermenegilda.
- -, Nada tiene de extraño! El sabe, es decir, teme hacer un perjuicio a su mujer, y cuanto mas feliz se siente, mas aumentan sus escrupulos.

-¿ Tiene escrúpulos?

-Si. Me preguntaba si debia terminar o no esta correspondencia....

-- ¿ Y tú ?...

- Yo le dije. . ¿ qué habia de decirle ? que juzgando así de pronto, si no habia peligro de disgustos y trastornos domesticos... me parecia... que podía alimentar un sentimiento, que, en el fondo..... no tenía nada de maio.

- ¿ Y él ?

—Èl me aseguro que disgustos no puede tener, porque las cartas le llegan con dirección secreta.

- ¿ Y te ha dicho quién es esa mujer?

- No, sòlo me ha dicho..... que es casada.

-¿ Te ha dicho si es joven y bella?

- Joven si, de su belleza no hemos hablado una palabra.

-¿Se ven alguna vez?

- Rara vez el la ve cuando viaja, pero viaja poco, se encuentran, y como si nada ocurriese entre los dos, apenas se reconocen. Todas estas cosas, digo yo, no sucederían, si la estúpida sociedad y la pequeñez del alma humana no hubiesen hecho imposible la amistad franca y leal entre un hombre y una mujer, si, fuera del matrimonio, la malignidad no viese siempre el adulterio. Yo sostengo que si es preciso tener un amigo fiel.....
- poder confiar el peso mas delicado del alma, para que nos ayudase a llevarlo! Tal vez no te equivoques, pero yo pienso en ella, en aquella mujer casada, que alimenta una llama inocente, pero secreta, secreta, pero lejana.. tengo escrupulo por ella. ¿A ti, que te parece?

Hermenegildo confesó candidamente que no le ha-

bia ocurrido esa idea.

- Pero no me parece que la cosa cambie...- dijo.

- Yo temo que si...

-Lo temo yo también...

— Y bien—se apresuró a decir Hermenegilda—porque un hombre casado pueda tener correspondencia de amorosos sentimientos con la mujer de otro, es preciso que esta mujer de otro, consienta y corresponda...

-Seguramente - dijo Hermenegildo, agitando la cabeza energicamente. - siempre el viejo error de los hombres, mirar las cosas por un solo lado... Segura-

mente, para que un hombre casado pueda. . es preciso sin embargo que sea la mujer de otro, que..

— Y esa incógnita ¿ no pierde nada a tus ojos ? ¿ La estimas tu como si no ocultase nada al marido ?

- Seguramente que la estimo: no digo en verdad igualmente... esto es, si, la estimo lo mismo. La culpa no es suya si el mundo, si el marido... Cierto la estimaria mas si... pero sería necesario que el marido no fuese un hombre vulgar.

Hermenegilda habia fijado sus abiertos ojos en la cara del marido y tal vez esto le embrollaba de nuevo

el hilo de sus pensamientos.

—Queria decir que la estimaria mas si pudiese decirlo todo al marido, pero probablemente si no le dice nada, es porque su marido no sabria acoger bien semejante confianza.

—,Seria encantador—suspiro Hermenegilda—que se pudiese decir toda la verdad al marido 1, Qué éxtasis,

en tal acuerdo de tres almas!

Hermenegildo, modesto en su triunfo, no había saboreado bien su propia victoria, cuando de allí a un rato vio a su mujer incorporarse para tenderle la mano por encima de la mesa. El tomo aquella manecilla y reconoció que era blanca, mullidita y linda, pero como en ensueños.

—Amigo—le dijo Hermenegilda con un poco de énfasis teatral que le desperto del todo;—amigo mío, te he ofendido demasiado callando, disimulando, haciendo la comedia hasta hoy. ¡Tú eres digno de saberlo todo, esa mujer, esa amiga lejana del señor Santi, soy yo! Ha un ano que me escribe secretamente y yo le...

Pero ya la estrechaba en sus brazos el marido y le cerraba la boca con un beso, no pudo terminar la frase.

Intento varias veces llevar al fin su confesión, pero en vano. Hermenegildo reia sin cesar besandola. -Sí, he dicho la verdad—añadía Hermenegilda, entre beso y beso;—no creía obrar mal, pero no estaba
segura de ello. Nuestro buen amigo se hallaba turbado
también... por remordimientos... la última vez que
vino a comer con nosotros, veintidos días ha... aquel
miércoles que llovía... por poco no te revelo el secreto... nuestro secreto inocente. Repiteme—añadio librandose de las caricias de su marido—repiteme que
nuestra correspondencia no te ofende, que esta ternura de dos almas...

En este punto el contagio de la hilaridad de el hizo presa de ella.

—Piedad de mi...!—murmuro el marido, apretandose los lados—no me hagas morir de risa.

La risa del incredulo Hermenegudo duraba aun cuando Hermenegulda habia recobrado la seriedad. Habia entrado en su cabecita una idea de venganza.

-Si, yo soy repitió con semblante serio. Y el marido seguía riendo.

—Sí, yo soy—insistio. Y el marido ceso de reir, pero se acercó a ena gravemente, y tomandole la barba con dos dedos comenzó à decir:

—He comprendido, se todo lo que me quieres decir, es muy facil explanar teorias a la espalda de otros; el ejemplo, por lo contrario, prueba...

Su mujer le interrumpe:

—El ejemplo no prueba nada de nada, el ejemplo es el accidente, el hecho; la teoria, la doctrina. Pero, bien lo veo, tu no me crees, no me quieres creer, y sin embargo te lo aseguro, Hermenegildo mio la tierna amiga, el consuelo de nuestro común amigo Santi, soy yo, yo; puedo darte las pruebas —Y registro su bolsillo: luego, dando un papel al marido que no estuvo pronto a cogerlo, añadió sencillamente —lee.

Esta vez Hermenegildo se puso palido. Hermenegilda batió palmas. —¡Te he asustado!—exclamó la astuta mujercita con un impetu gozoso—¡ ahora estoy vengada!

-Dame ese papel-balbuceo Hermenegildo.

Lo cogió y lo leyo hasta el fin con parsimonia. Era un autografo de la modista sin saldar, se trataba de un pobre sombrerillo de paja de Florencia, con plumas, cintas, blondas, flores y cosas parecidas; de un sombrerillo enteramente indigno de cubrir una cabecita tan discreta.

-Señora-dijo Hermenegildo con burlesca severidad.-Este papel me pertenece.

Hermenegilda bajó la cabeza, resignada a su suerte. Varias veces en aquel memorable día la risa nacio en los labios de los cónyuges, renació repentinamente y volvio a morir entre los espasmos de larguisima agonía.



# LA PÁGINA NEGRA



## LA PÁGINA NEGRA

I

FNÍA el corazón oprimido, pero sonriente el semblante á fin de engañar a Evangelina.

-¿ Qué tienes ?-me dijo al verme.

-Nada; ¿y los niños?

-Juegan.

Sonreí mejor y trate de darle un beso: pero a mitad de camino, ella echò la cabeza atras para mirarme en los ojos. Entonces me vi descubierto.

-¿ Qué tienes?-insistió; y el temor, entrando en su corazón de esposa y madre, empaño su voz.

-Nada-repeti.-- Los niños, juegan?

-Si. ¡Augusto! ¡Laurita!-gritò la pobre mama.

Llegan à la carrera los dos queridos chiquillos, Augusto el primero; de un salto se pone en mis brazos; Laurita, que le sigue de cerca, se echa sobre mis rodillas.

Asalto de besos, de caricias y de preguntas. Augusto habla, Laura repite sus palabras.

Pero hoy no oigo yo tan dulce música, casi no la entiendo. Los miro largo rato, luigo los beso larga-

mente también; ¡queridas criaturas mías! siento por vez primera un sabor amargo en mi grande dulzura Una triste mirada de Evangelina me va buscando el alma. Lo comprendo; la pobrecilla sufre.

Separo de mis rodillas à la tierna Laurita, dejo escu-

rrir de mis brazos á Augusto.

-Andad a jugar, pero sed buenos; no correr mucho para no sudar... ¿ las ventanas están cerradas?

Il os niños no contestan, están ya en la cocina.

—Aguarda—digo a mi mujer.—Oye a Augusto que hace dos papeles, de tambor y de general· Laurita, como si lo viera, esta tras de él representando al ejercito.

l a pobrecilla aguardo un rato, luego me preguntó con voz en que vibraban todas las fibras maternales.

-¿Qué ha ocurrido?

\* \*

- -Nada-dije yo. -Soy un loco en atormentarme con este pensamiento, como si hubiera de tocarnos la misma desgracia también.
- -¿Que desgracia?—insistió Evangelina con creciente inquietud.
- -Cuando cae una teja a la cabeza de uno de nuestros conocidos...

Vi en el semblante de mi pobre compañera algo que no esperaba de mi descabellado parangón, entonces interrumpiéndome, dije en otro tono:

— Vamos, no te asustes mas de lo necesario; al abogado Marozzi se le ha muerto un hijo la otra noche, esto es todo... y te decía que no hay razón... para...

—¿Ha muerto de angina maligna?—interrumpe Evangelina, que se habia puesto muy palida.

-Pues.... de angina maligna-balbuceé.--Pero iba diciendo que no hay para asustarse tanto - que cuando



una teja cae sobre la cabeza, supongamos, de un amigo, no por eso hay que salir de casa poseídos de tal panico, que tengamos miedo de todos los tejados.

Evangelina me hizo seña de que callase y prestase atención, de la cocina y antesala llegaba a nosotros el ruido del tambor de guerra, interrumpido con frecuencia por la voz de mando del general. La disciplina no le impedia al ejercito unir, de vez en cuando, su voz a la de mando.

- -l'ra un hermoso muchacho-dijo mi mujer, fijando los ojos en la pared-robusto fuerte. . ¿y ha muerto así?...
  - -¡En pocos días...!
  - Y los médicos?
- —, los medicos! No comprendieron nada. Le quemaban la garganta, le daban quinina... anteayer estaba mejor... ayer ha muerto.

Evangelina se cubrio la cara con las manos, luego se estremecio y le brillaba en los ojos una ligrima rebelde, cuando llamó segunda vez:

-; Augusto ! | Laura !

# ±

La voz del general se ovo en la estancia vecina ordenando romper filas, e inmediatamente se vio c\u00e3mo el ejercito aprovecho la licencia para venir a los brazos de mama.

Augusto, no habiendo podido llegar antes que su hermana, espero a ser llamado otra vez, asomose à la puerta, pero estaba ocupado todavía en envainar las armas de su mando en una funda ideal.

—Venid aqui que os mire —dijo Evangelina en tono de broma.—Derechos los dos, bien, ahora sacad la len gua... muy bien, ahora volvedla a meter en la boca. Pero les dos chiquillos encontraban muy divertido aquel nuevo juego y se estaban quietos delante de mama con las lenguecitas colgando, riendo, con risa ronca pero alegre. Fué preciso golpear ligeramente la de Augusto, para que la ocultaran los dos, porque Laurita cuando no se creyó en el deber de secundar a



su hermano mayor, dijo con su acostumbrada grave-dad:—¡Qué risa!—Y no se rió.

-- Vamos-repitió gravemente mamá. -- ¿ Augusto? ¿ No sientes un poco de dolor en la cabeza... y tú tam poco, hija mía? ¿ Y en la garganta no sentis dolor? ¿ No sentís ninguna molestia al tragar?

Augusto tenía medio panecillo de repuesto.

-Mirame-dijo, y arrancandole un buen pedazo lo hizo desaparecer prontamente. —Mirame—dijo Laurita, buscando en su vestido sin bolsillo, pero mama la interrumpió con un beso.

—Es preciso advertir a mama en cuanto sintais un poco de dolor en la cabeza ó la garganta. Y ahora andad a jugar, pero sin correr mucho . , cuidado, no sudéis!

En vez de desenvamar las armas de mando, mi hijo desató, en nuestra presencia, la cuerda que le servía de cinturon y declaro a su hermana que era preciso cambiar de juego.

-Haremos el juego del medico-dijo; -tù estaras enferma y vendre yo a curarte.

-Si, si-dijo Laurita; -hagamos el juego del medico.

## H

Había entrado en nuestra casa un enemigo, el miedo.

Nuestra misma felicidad proyectaba espesas sombras en rededor; ahogaba nuestra alegría una idea supersticiosa. Hemos sido demasiado felices hasta hoy.

Con la esperanza de ver que la angina maligna habia desaparecido por completo o se había encontrado un remedio infalible para combatirla, leia mañana y noche en los periódicos el número de los casos y todos los cuentos extraños que corrían acerca de la nueva enfermedad.

Un dia, un médico rural, que al momento tomó a mis ojos el aspecto de un genio sacrificado en un pueblecillo, mandó la primera receta contra la angina maligna, asegurando que con aquel sistema de cura todos sus enfermos se habían salvado.

Sentí gran tentación de correr a la calle, reunir mucha gente en torno para leerles la receta, y me pregunté en serio si no habria medio de obligar a todos los médicos, aunque fuesen famosos, à intentar la cura del médico rural.

-Porque, claro esta-pensaba malignamente -que à estos señores médicos de la ciudad no ha de parecer-

les decoroso dejarse dar una leccion por un médico campesino.

A buena cuenta corte con las tijeras aquella preciosa

receta, y la guardé en la cartera.

Pero al signiente dia otros dos médicos del campo se creyeron en el deber de hacer público su sistema de cura y eran dos metodos distintos entre si y, cosa rara, pero cruel en su amenidad, no se parecian tampoco al del primer medico, con ser tambien infalibles.

Corte con las tijeras tambien estas dos recetas en descargo de mi conciencia, salvo decidir si merecia la preferencia el zumo de limon, el acido fenico o el hielo puro. Un poco de escepticismo había entrado en mi turbada mente, pero aún creía que uno de aquellos tres remedios era el bueno.

l uego se multiplicaron las recetas, y también los casos.

Continuaba recogiendolas hasta que un dia Evangelina me dijo con amarga sonrisa:

- -¿Qué podría hacer una infeliz madre? ¿Poner todas las recetas en un sombrero y hacer sacar una al pobre enfermito...?
  - -Tal vez-dije-probar una tras la otra.
- —Ayer—me dijo con voz apagada—un niño de seis anos fue atacado de la enfermedad mientras jugaba y ha muerto esta mañana, el otro dia el niño de un medico se fué al otro mundo en pocas horas.

-¿ Cómo lo sabes ?-pregunté.

l'ambien mi mujer desde algun tiempo leía los periodicos.



#### Ш

Ota yo el augurio del dolor, pero intentaba engaharme y confortar à Evangelina.

-llemos tenido nuestras contrariedades-decia,-

hemos sufrido nuestra parte de desdichas.

Y rebuscaba en la memoria, intentando reunirlos, todos nuestros sufrimientos de la vida pasada, olvidados ya, para hacer de ellos un baluarte, ó por lo menos una esperanza.

- Te acuerdas de aquel dia que en toda la casa del

abogado Placidi no quedaba un cuarto ..?

-¿ Y que te costo empeñar tu reloj 3, Si, me acuerdo!-suspiró mi mujer.

-No fue una sola vez-insisti buscando todavia; lo tengo hio en la mente cierto dia de Navidad que nos
volvimos a comer el pobre reloj tantas veces comido
y recomido. ¿ Y te acuerdas cuando enfermo Augusto
estando en ama ? ¡ Que desconsuelo! ¡ Y cuando Laurita tuvo aquel gran divieso y tuvimos que llamar al
cirujano mayor del hospital para abrirlo! ¡ Que ho
rror!... y el tremendo catarro que te quitó la voz!...
y...

-¿ Y la violenta muerte de nuestro mirlo por haberse tragado una aguja?-decía Evangelina poniendo

una alegre nota en aquella falsa elegía.

- -Tù te chanceas ahora; pero dime, ¿ no fué también aquel un dolor?
  - -No digo que no.
- —Tranquilízate—terminaba con hipócrita suspiro;—
  ya hemos sufrido bastante.

No era verdad, y así lo senti cuando Evangelina añadió llena de buena fe:

—Sí, pero ha pasado tanto tiempo y ahora somos tan felices! ¡ Y cuántas alegrias hemos tenido en compensación!

Estuvo pensando un poco, y en un momento recogio en el pasado tantas felicidades para los dos, y las vió salir del olvido tan vivas, tan frescas aun, que se iluminó su semblante con una sonrisa.

- —¿ No lo has notado nunca?—me dijo luego;—nuestros goces nos siguen durante la vida, los dolores no, el corazón los sepulta.
  - --- No, no lo había pensado nunca.
- —Yo si; cuando intento rehacer con el pensamiento las dichas pasadas, con lograrlo, siento nueva felicidad, y en cambio si quisiera afligirme en serio porque há tantos años te toco en suerte empeñar tu reloj, o porque el año pasado Laurita tuvo un divieso...

-¿ Y si hubiese muerto ?-interrumpi brutalmente. Enmudeció y me miró asustada ; Pobre corazon de madre!

Pero en vano cierro los ojos a la imagen del dolor! El dolor esta aqui y me dice: « preparate à sufrir.»



Estabamos comiendo.

Augusto habia tragado la sopa asegurando que lo hacía por contentar a mama; no le hicimos caso. Era tan burlon! Pero cuando llegó a la mesa el cocido, cogió su plato y le volvió del reves bruscamente.

-¿Qué maneras son esas?-pregunto mi mujer.

-No quiero comer-repuso Augusto.

-¿ Qué tienes, te sientes mal?

Sostuvo que no tenía nada, pero que no queria comer.

—Hace como Nini-comenzó à decir Laurita-se lo ha visto hacer a Nini, Nini siempre hace lo mismo en la mesa.

Podía ser; la vispera habia estado convidado a comer por un vecino de casa para acompañar a Nini, una personita poderosisima que trataba con mucho rigor á sus padres.

-Es una broma-dije entonces.

No era broma.

-¿ Es un capricho ?-pregunte comprendiendo que

era preciso hablar gordo.-Dame el plato.

Entonces Augusto, en vez de obedecer, me miró a la cara, desarrimo la silla de la mesa y dejandose escurrir hasta el suelo hizo como que se iba



À un tiempo nos pusimos de pié Evangelina y yo, temblando entrambos

-¡ Augusto!-balbuceé.

-; Augusto mío -gritó la pobre madre-¿ qué tie

-No tengo nada-dijo el rebelde pequeñuelo.

Le toqué la frente. Abrasaba...

Sintiendose comprendido al fin, Augusto no se rebelo más. Yo le tomé en brazos y corri a depositarle así vestido en su camita.

Evangelina iba detrás.

Palidos, mudos, nos inclinamos sebre el, que no te-

nia ganas de responder a nuestras preguntas, pero estaba ya arrepentido de haber sido malo y para contentarnos trataba de sonreir.

—llay que llamar al medico—me dijo Evangelina afanosamente;—manda la criada, yo lo desnudo y lo acuesto.

Me marché como un sentenciado los ojos de Augusto me siguieron hasta la puerta.

Pasando delante del comedor vi a Laurita que se había quedado sentada en su alta silla.

Me llamó.

—, Papa! ¿ Por que hacia el malo Augusto . Esta enfermo—repuse sin moverme.

-Oye, papa-me dijo;-ven aqui.

Cuando estuve a su ládo quiso que me bajase para decirme al oído.

-¿No le has regañado, verdad?

#### v

-, Confiemos!-me dijo el médico dirigiendose con-

migo à visitar al enfermito.

Antes que él, alguien me lo había dicho. «Confiemos». Es el genio de las desventuras. Cuando un viento maligno ha destechado la casa y se ha llevado todas
las alegnas, toda la paz que contenia, ¿qué hace el
hombre? Siéntase llorando sobre las ruinas, recoge los
despojos y las migajas y se hace con ellas un extraño juguete. Cada cosa entonces gime, llora, llora él tambien,
pero entre tanto tiende el oído á una voz que canta.

À mí aquella voz me decia que la enfermedad de Augusto era una cosa pasajera, un resfriado, una gastrica, nada, y continuó diciendomelo con obstinación estúpida hasta á la cabecera del enfermo, cuando ya el semblante del médico se había oscurecido y yo leia mi

condena.

Guardabamos los dos silencio: no osabamos interrogar al médico mientras escribia la receta; cuando el se volvio a mí y me dijo que era preciso poner paños fríos en la garganta del enfermito y mudarselos con frecuencia y que había que hacerle tener continuamente pedazos de hielo en la boca, y darle una cucharadita de quinina cada media hora, ya dije que si con la cabeza a cada consejo, pero no me atrevía a preguntar cómo se llamaba mi desgracia, porque la conocía ya. En la antesala la pobre Fvangelina tuvo el valor de preguntar:

-¿Hay peligro?

-No se puede decir nada por ahora-repuso el médico;-estas enfermedades son insidiosas, veremos esta noche. Sera preciso, sin embargo, alejar a la hermanita.

Sólo entonces balbuceé.

-¿ Angina maligna, no es verdad?

-¡Ya... ya-dijo el médico-angina maligna!

-| Pero, no es de las mas graves !

Queria que me engañase.

—No parece de las mas graves; veremos esta noche ... Se marchò, y nosotros nos hallamos solos en los brazos uno del otro, olvidados de la vida, del deber, de nuestro dolor, hasta de nuestro hijo, para sollozar como niños.

—, Ah | Al menos no llores tu—me dijo Evangelina —así me lastimas demasiado.

Y yo me sonrei, lo recuerdo...

Entre tanto oi hablar en el cuarto de Augusto; corri alli. La pequeñuela estaba a la cabecera del hermanito y se levantaba de puntillas para mirarlo.

-Vete fuera-grité colérico.

Me mirò sin entenderme y vino a cogerse a mis rodillas riéndose.

Aquella misma noche Laurita nos abandonaba, cuando atravesó el patio, de la mano de un amigo que no había tenido miedo de llevarse a casa el contagio, y se volvio a mirar a los papas en la ventana gritando vuelvo en seguida,» me pareció que nos abandonaba la ultima imagen, todavía intacta, de nuestra dicha.

Desapareció la pequeñuela y una voz me dijo. «No la volveras a ver hasta que tu destino se haya cumplido» y otra voz me dijo. valor. Era la de Evangelina.

Nos cogimos de la mano y así unidos nos dirigimos al encuentro del fantasma de la muerte.

### VI

Comenzaron días crucles, pasados en la expectación de los temores nocturnos.

¡Ah! Aquellas noches eternas, pasadas a la cabecera de una criatura adorada, solo, con la mente llena de terrores, en un cuartito cuyos contornos se transformaban a mis ojos alucinados por el insomnio...

Todavia veo a mi niño enfermo, velo y me parece que duermo, duermo y creo velar, y aun lo miro, pobre centinela del amor, cuando ceso de dormir. Luégo me separo, interiogo el reloj, me acerco, renuevo el paño de hielo de la garganta de mi niño y comienza la invariable tortura.

-[ Augusto!

No me responde abre los ojos y me mira y me implora,

-Augusto, es preciso tomar la medicina.

El pobre llora, la quinina no le gusta y su padre es inexorable.

-Es cosa de un momento, un sorbo tan solo. Tomalo por darme gusto.

Me mira, mira la medicina, quiere violentarse.

—Si, sí,... ahora, en seguida la tomo, voy... un momento... aguarda...

Ruego y mando, chanceo y amenazo con encoleri-

zarme, después miro el reloj .. ¡ah¹ los minutos vuelan, y si no toma la quinina mi niño morira!

-Oye-le digo alegremente -la tomaras tu solo voy un momento fuera, vuelvo y ya la has tomado. Veamos si eres capaz de hacer esto ..! Luego lo diremos a mama, que estara muy contenta contigo.

Entonces se apiada de mi desconsuelo y traga la bebida amarga; y yo respiro porque me queda media

hora de tranquilidad.

Y pasan a mis ojos todos los espectros melancólicos de la vigilia, los muebles crugen y cada nuevo rumor es una imagen horrenda.

En algún intervalo miro dentro de mi alma y tengo

piedad de mí mismo.

Nada me resta, tal vez ni el amor. Paréceme que se va formando en mi cerebro un pensamiento egoista capaz de luchar con la desventura y vencerla; digo entre mi:

«¡ Que bueno ser indiferente a todo !»

¿No es esto por ventura el principio de la indiferencia ?

Y discurro en esto.

Que me importa de la casa, de mi fortuna aunque escasa, que me ha costado tanto!

¿Que me importa el nombre ni la fama? He sido realmente un majadero. Era fuerte y osado, pude permanecer solo, desafiar la pobreza y la vida.; No tendria hoy mi hijo moribundo! ¿ Y dónde estaría Augusto? ¿ Y de quién sería mi Evangelina, de quien me había enamorado? ¡ Amor! ¿ Què cosa es el amor? ¡ Tal vez el dolor!

Una mano me sostiene la cabeza, que lucha con el sueño y la fatiga.

-¡Vé a descansar-dice Evangelma-estoy aquí yo! Abro los ojos y veo aquella carita blanca y melancòlica.



Paréceme que aun amo.

-¿Has dormido?-pregunto a mi mujer.

-Si, muy bien: ¿cómo he podido dormir bien?

-¡Muy bien!-repito sin advertirlo.

Me comprendio, y cogiéndome de la mano me condujo cerca del lecho de nuestro hijo.

- No te parece que esta mejor ?—me dijo:—su sueno es tranquilo. Estas cansado—añade—, pobre Epaminondas!
- -, Pobre Epaminondas'-repito con amarga sonrisa.

Entonces me estrecha la mano fuertemente, se levanta sobre la punta de los piés y me ofrece la mejilla.

— besa aquí—ordena con dulzura —asi. Ahora besa a ta hao en la frente, sin despertarle y vete a descansar.

Siento que un poco de aquella energia femenil penetra en mi corazón.

#### VII

Voy a echarme vestido sobre una cama e intento llamar al sueño, pero el sueño rechazado durante tantas horas como un importuno, ahora no quiere venir. Cerrando los ojos veo extrañas figuras acercarse a mi lecho; pareceme haber caido entre una población melindrosa ocupada exclusivamente de mi. Son caritas sonrientes ó burlonas; basta que abra los ojos para que huyan a los angulos de la habitación.

Pongo atento oído y no percibo rumor alguno. Si pudiese al menos dormir<sup>1</sup> ¡Si pudiese olvidar siquiera por una hora mi desgracia!

Otra vez cierro los ojos y otra vez acuden los fantasmas; intento fijar el pensamiento, al lograrlo, la imaginación va lejos alguna vez, pero ellas permanecen a la cabecera.

Ahora estoy con mi l'aurita, quiero estar con ella sola; el dolor me ha hecho injusto y en estos dias la he olvidado. ¿Qué hace en este momento? Duerme. Y la veo en cuartito desconocido, en una cama que no es suya, con la manita bajo la mejilla, con los labios entreabiertos

Mientras pensaba en mi niña, mientras con la intensidad del deseo me la figuraba en aquel momento, cien fantasmas me han pasado delante y me han hecho cada uno un melindre aquí vienen otros, una carita de mujer que sonrie, una cabeza despeinada de niña que tambien sonrie, una cara doliente que no sonrie ya, un semblante rugoso que amenaza.

Breve rato fué este mi sueño, luégo no sé como ni cuando, la multitud se desbanda, desaparece y vuelvo el pensamiento a la cabecera de Augusto. Por fin me duermo.

Duermo; he aqui mi sueño:

La hora es avanzada. Evangelina descansa en la estancia vecina y velo con mis pensamientos al lado de Augusto. Rehago todo el camino recorrido desde el día que la conoci, vuelvo a encontrar todas mis alegras y advierto que no eran sino esperanzas, porque cuando hab a saboreado una felicidad doméstica ó una satisfacción de amor propio se sobrentendía que todo esto era para mis hijos.

Vuelvo a sentir tambien mis antiguos dolores y comparandolos con el inmenso dolor presente los hallo indignos de haberme hecho sufrir.

No hab a perdido el apetito la primera vez que el cronista de un periodico había dicho de mi que era demasiado grave, y de mi elocuencia que era rancia y sentimental, levantando hasta las estrellas la de mi contrario, el abogado Righi?

Y oyendo repetir por el mismo cronista la misma censura, y vuelta a leer que el abogado Righi era agudo y encaz, y esto en el intervalo de un mes y con las mismas palabras, como si el industrioso cronista, mi enemigo, las hubiese esculpido en acero o marmol o estereotipado como una efeméride, ¿no había tenido yo la abnegación de perder una hora de mi trabajo en hacer la critica concienzada de mi elocuencia y de mi gravedad para ver de enmedarme?

Si, habia hecho esto y otras cosas alla en mis buenos tiempos. Y pienso «, si aquel cronista quisiera tener la bondad de escribir mañana que yo soy un asno, que he destruído mi reputación en el foro, y que, por el contrario, el abogado Righi es un coloso a ¡Ah! ¡No se equivocaría; debo ser un asno sin saberlo; el otro es un coloso, y si no lo advierto es porque soy mas estupido todavia!

Y continúo haciendo el trabajo del cronista yo mismo. Destrozo mi vanidad de abogado para caimar el dolor paterno, así como en los sufrimientos crueles hallamos un consuelo pellizcandonos las carnes hasta ensan-

grentarnoslas.

¡Y si mahana aquel crítico me buscase para gozar de mi humillación y debiese abrirle con las uñas mi pecho para decirle: «, mira, mi niño ha muerto '»

Sigo soñando y creo despertarme al grito aquel, y creo que mi niño me llama a la cabecera para bende-

cirme.

-Papa, no llores; no lo digas a mama... yo muero! Entonces despierto de verdad y mientras reconozco que estoy en cama y que he soñado, abro los ojos en la gran oscuridad que me rodea. Si mi sueño fuese un aviso y mi Augusto debiese morir'; Si en aquella hora agonizase! ¡si hubiese muerto!...

Escucho. No se oye rumor alguno; luego la comoda cruje y el armario le responde. Ah! Es un aviso!

— Evangelina!—llamo asomandome a la puerta del cuartito.

Y se ofrece a la vista el aspecto invariable de mi desventura; nuestro niño sufriendo, la pobre madre, que vuelve hacia mi su cara dolorida, pero serena.



No he salido de casa desde que pesa sobre mi hijo la amenaza de la muerte. Hoy, con los codos apoyados en la vidriera, dirijo la mirada por el patio y luégo por la puerta hacia un pedazo de la solitaria calle, por la cual, de vez en cuando, pasan dos piernas de las cuales no veo mas que su extremo, como si fuesen un inmenso compas, y mi pensamiento se aparta instintivamente de su dolor para fantascar con aquellas extrañas visiones.

"l'nas piernas que han pasado rapidamente y llevaban pantalones de tela azul eran fijamente de un obrero, y estas, por el contrario, son de un pordiosero, se mueven tan lentamente que tengo tiempo de examinarlas, parece que les fatiga sostener los andrajos de que estan cubiertas y tienen en los pies ciertos zapatos sin edad y sin nombre.»

Mi mente necesita de tal modo andar vagando, que

casi olvido mi desventura.

Por eso cuando me vuelvo al cuartito donde mi nino sufre, se me oprime el corazón y siento un desconsuelo nuevo. Pero Augusto duerme, ha tomado la quinina poco ha, me puedo distraer todavía.

Hoy mi desdicha es mas docil, se hace atras para de-

jarme asomar de nuevo à la vida.

Ya soy habil en este juego, de lo imprevisto parcceme formar su gran atractivo.

Quiero enseñarlo à quien sufre.

-c Apuestas—me digo—a que la primera que pase es una mujer?—«No, sera un hombre» —Suenan algunos pasos graves sobre la acera — He ganado la apuesta, es hombre —Si, pero ¿ que clase de hombre? Pronto, se acerca...

No puede dudarse, un elegante, lleva botas cantarinas. Las botas cantarinas pasan. Oh asombro! Son llevadas por dos piernas torcidas cuyos pantalones no han podido seguir aquella vía tortuosa hasta el fin, quedandose suspensos en la garganta del pie.

Con que no tan sólo lo imprevisto forma el gran atractivo de mi juego tiene tambien el de la sorpresa.

Y hay otro.

Extraño rumor llega hasta mí; no es un paso de hombre, no es la rueda de un carro, no es una muleta; no es tampoco el golpear de una pata de palo. ¿Que es pues? Es un rumor como si se arrastrase un fardo de andrajos por la acera... ¡Helo aqui! ¡Oh cruel natura-leza! ¡Qué espectaculo!

Altí, en aquel breve vano de la puerta donde hasta ahora tan sólo he visto a mi prójimo hasta la altura de sus rodillas, aparece el conjunto de una figura humana, que yace cuasi a pedazos, con la parte inferior del cuerpo apoyada sobre una base de madera; camina con las manos arrastrando las piernas paralíticas y torcidas

Ante la puerta aquel hombre se detiene, saca una mano del fuerte zapato en que la oculta, y permaneciendo apoyado en tierra con la otra, se enjuga el sudor, mira en torno y sigue.

¿Donde va? ¿Donde vamos?

Me separo de la ventana y me acerco al lecho de mi hijo.

-Augusto... la medicina.

# IX

Un día Evangelina quiere que yo salga, que vaya a respirar un poco de aire; oigo su extraña propuesta moviendo la cabeza, pero mi mujer insiste:

-No hay ningún peligro-dice -Augusto no esta

peor, vé à paseo, te probarà.

Es cierto, Augusto no esta peor y yo no estoy nada bueno. Un poco de aire puro me sentara bien; ¿quien sabe cuantas noches he de velar aun? No puedo enfermar.

Sigo el consejo de Evangelina; salgo.

Al llegar al patio, me vuelvo y estoy tentado de volver à subir las escaleras; no tengo corazon para abandonar à mi hijo.

Pero Evangelina ha tomado sus precauciones, esta detras de los vidrios y me sonrie para infundirme valor.

Veo a un vecino de casa que me mira curiosamente: salgo.

Ire a los jardines publicos, donde el aire de Milan es mejor, daré una vuelta por los baluartes, una sola, luégo me vuelvo á casa.

Por la calle, la gente que me conoce me mira y me saluda de una manera inusitada, en la cual creo adivinar una especie de admiración, y no me sorprende, si bien maravillandome de la extraña complacencia de que soy confortado en mi dolor; es el sentimiento de vanidad que me da la idea de que muchos diran, «Cuanto debe sufrir el abogado Placidi!» Lo pienso y trato de explicarme, por que mientras yo tengo el mas



alto concepto de mi mismo, mientras no encuentro quien me iguale entre la gente feliz, sin embargo, me he vuelto tan humilde, que no se ya siquiera que sea la soberbia.

Sera, digo, porque el dolor madura a poco en nosotros, ciertas cualidades que se pierden en la alegría; sera porque el hombre, cuando no sufre, es siempre un poco miño, ha conservado un juguete, por lo menos uno, pero lo quiere ocultar. ¿ Por qué ocultarlo ?

Si mi hijo se cura, yo jugaré con él a la pelota, a la trompa... ¡ si mi hijo se cura !

Entre tanto sin advertirlo he tomado el camino mas

largo para ir à los jardines.

¡lle equivocado la calle! Pienso y advierto que el instinto me ha llevado hacia la casa que habita mi Laurita.

El adormido deseo despierta y me grita: ¡ quiero verla!

Pero es imposible llevo conmigo el contagio de la angina maligna; poco ha, un amigo al verme me ha dado esquinazo y yo le perdono, tiene una hija a quien adora.

Allí estan las ventanas de la casa. Á esta hora mi niña juega con la muñeca, piensa tal vez en mi, tal vez llora, y una voz secreta no le dice que acerque una silla a la ventana para saludar a papa a través de los vidrios '

La espero un rato; la gente que me ve mirar a lo alto, levanta los ojos, mueve la cabeza y sonríe, y una fulanilla de vida galante, al pasar rozandome me echa una mirada enamorada.

Veo todo esto como un sueño, luego vuelvo en mi y me separo de aquel puesto de observación; pero mientras aún me vuelvo con la esperanza de que la niña haya salido entre tanto a la ventana, me siento estrechar las piernas de una manera conocida; bajo la mirada..., alma mía! Era ella misma!; Laurita!

Volvía de pasear con la criada, me ha visto de lejos

y ha corrido a mi encuentro.

-Papa-me dice-llevame contigo, quiero volver a casa, quiero ver à mi mama!

-, Laurita! Laurita!-balbucee-¿eres tú? ¿como estás?

Pero el terror me petrifica, no oso inclinarme para

acariciarla, no me atrevo a acercar su carita a mi cara para besarla.

-Papa: ¿ por què no me das un beso?

l a cojo, la levanto, la estrecho contra mi pecho, la beso en la frente, en los ojos, en el cabello, en las mejillas. Después la dejo en tierra, le recomiendo que sea buena, le prometo ir a buscarla para llevarla à casa, le hablo de Augusto, de mama, le lleno su cabecita de mil ideas agradables y alegres, le vacío en el corazón, desordenadamente, todas las dulzuras que hallo, la promesa de una muñeca nueva, los besos de mama, el paseo con papa, los juegos con su hermano, ya curado, luego la abandono un poco asombrada todavia y huyo para no dejarme tentar otra vez.

Ella me grita detras:

— Papa, muchos besos a mama!—y se marcha como una mujercita.

Entonces yo me paro a mirarla y la sigo con los ojos hasta que desaparece, luego levanto los ojos para mirar á alguien y decirle:

a , astigame, no he sabido contenerme y he besado a mi hija!»

Antes de entrar en la estancia de mi dolor se borra la imagen de mi Laurita y digo para mi consuelo:

"¡No la he besado en la boca!»

X

Soy hombre de temple pasado el primer día no he llorado mas; pero hace dos días mi pequeño me desconsuela; no está peor; el médico, por el contrario, nota ligera mejoría, y sin embargo yo no oso mirar dentro de mi corazón donde ha entrado extraño miedo.

Una mañana, despues de la visita del medico, permanecimos solos a la cabecera su madre y yo; él nos mira un rato; fatigado de tener los ojos abiertos, luégo los cierra, y se abandona al sopor grave del que suele salir a intervalos, agarrandose la garganta con las dos manos en un espasmo.

Tiene el rostro encendido, y aquel color de la fiebre

nos oculta cuán desmejorado esta.

Lo miramos entrambos sin decir nada; a poco Evangelina se separa del lecho y se dirige á la estancia vecina. Yo la sigo y la encuentro con la cabeza apoyada en la pared; lloraba.

- -¡Ah! no hagas eso-le digo-¿ por que lloras?
- -¡Tù también lloras!
- -No es verdad...
- —Sí, es verdad, mira. ¿ Y por qué lloras ? No lo sabes siquiera. Yo lo sé, porque ya no esperas nada.

Lloramos juntos y libremente; luégo Evangelina se enjuga el llanto y dice:

-Poco ha he creido verlo muerto; pero el pobre vive aún y no debemos abandonarle. Ven.

Me tomó la mano y yo me deje conducir como un niño.

¡Viviò!

Dejadme cortar esta penosa reconstrucción de mi dolor: pareceríame ser un ingrato si no contase mi alegría.

St. Augusto vivió, Augusto vive para hacer felices à papa y mama.

Evangelina tiene razón; las alegrias nos siguen en la vida, los dolores no; porque el corazón los sepulta.





MI HIJO SE ENAMORA





# MI HIJO SE ENAMORA

1

todavia historia antigua, en que era yo confidente de sus mas secretos pensamientos y me dirigia cien preguntas dificilisimas. Queria saber, y estaba en su derecho, si las estrellas eran verdaderamente lucecitas, y por que se ocultaba el sol todas las tardes, y si andando siempre en la misma dirección muchas horas seguidas se hallaría el fin del mundo. Pero cuando no se daba por contento al penetrar con papa en los anchurosos misterios cósmicos, pedía que le revelase todos los secretillos paternos; por ejemplo quién es el que hace los niños, y que metodo adopta. Entonces yo me recomendaba á la mas sabia de las figuras retóricas, y con una serie de bien com-

binadas sentencias lograba en breve infundirle castísima confusión de ideas.

—He comprendido—decia, cuando desesperaba en absoluto de comprender; y se marchaba a jugar echandome a hurtadillas ciertas miradas, en las cuales me parecia leer "Esta bien, entre ambos existe un secreto

y no lo he puesto yo.»

Quedaba desconcertado y me enojaba, ¿pero qué había de hacer ? Evangelina, mi suegro, los parientes, los amigos, las amigas, los moralistas, los pedagogos, los del viejo y los del nuevo sistema, todos desde la catedra, desde el púlpito, desde el confesonario, en los libros, cuantos eran y cuantos son, están de acuerdo en sentenciar «que ciertas cosas no las deben saber los niños.»

—, Necedad '—decia yo cuando me impelía el estro de la rebelion—mejor dicho "asnadas" "Esta maxima se reduce en la practica a una comedia risible, pero también peligrosa" ¡Augusto fingira que no sabe nada, y nosotros fingiremos creer en su inocencia hasta que el chico tenga bigote! Entonces nos dignaremos confesarle que no le hemos comprado en la feria, ni lo hemos encontrado bajo una col del huerto; pero el, probablemente, no vendra ya a preguntarnos, como hoy ¿ por que para encontrar los hijos bajo las coles del huerto, es preciso que vivan juntos un varón y una hembra y por que es absolutamente necesario que antes se hayan desposado?

Evangelina no hallaba nada que oponer cuando yo afirmaba que no hay que confundir la ignorancia con la inocencia. Ella tambien estaba pronta a rebelarse teóricamente; pero en cuanto a poner en practica mi rebeldia, esto es, a decir a Augusto y explicarle en la primera ocasion que ella y yo... que él... etcètera... no, no tenia corazon. No lo tenia tampoco yo

El resultado fue que Augusto continuó declarando-

nos que lo había comprendido, cuando no entendía mas sino que se le quería ocultar la verdad. Esto duró hasta que entró en la escuela pública a emprender mas graves y nobles estudios.

Para sacar de la cabeza de los muchachos cierta curiosidad malsana, todavía no se ha encontrado nada mejor que darles el Antiguo testamento, pero la virtud del texto sagrado debe de ser milagrosa. En efecto; apenas puesto el pié en el paraiso, visto un poco de cerca el peligroso arbol del bien y del mal, oida de pasada la historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de historia de la manzana y de la hoja de la

guera, mi hijo no me hizo pregunta alguna.

Aquel silencio confundia mi corazon de padre, temia la secreta doctrina que se venia formando por
completo en la escuela y habria pagado cualquier cosa
por saber, a lo menos, en que punto se encontraba.
Confiaba en que los colegas de mi hijo no supiesen
mucho más que él, y sin embargo, en cada chicuelo
que pasaba por la calle arrastrando el bolson sobre el
enlosado de la acera, veía un maestro docto y peligroso. En la mesa tanteaba a Augusto; le decia, por ejemplo:

—No comas muy deprisa, podrías tener una indigestión y no queremos perderte nos cuestas muy

caro...

Y la pequeña Laura interrumpia.

- Tambien yo he costado mucho dinero?

Entonces su enigmatico hermano contestaba en tono burlón.

—Tú has costado un poco menos porque eres mujer; las mujeres—añadió, mirando a su mama de modo que entendiese que se chanceaba—las mujeres cuestan menos que los hombres.

Laurita era de diversa opinión.

-No es verdad - afirmaba sin descomponerse; -cuestan más.

-Cuestan menos-insistia Augusto.

-Entonces-decía Laurita-el fondo es indiferente a la cuestión cuando tenga dinero comprare yo también algunos niños para tener mas.

- Y qué harías tu de los niños ?- preguntaba yo.

-Los vestiré.

-¿ Y les daras teta?-interrumpio bruscamente mi hijo.

-¿Les darás teta tú?

Laura estaba decidida a todo, hasta a dar teta a sus niñas, y à Augusto se le escapo:

—Para dar teta se necesita .. se necesita lo que tú no tienes.

Se puso colorado y yo no acertaba a comprender si aquella parte de su doctrina debía causarme miedo.

-Para dar teta a los niños-decia Evangelina-es preciso llegar à ser mayor.

—Y para llegar a ser mayor es preciso ser buena siempre—afirmaba Laurita, con su gravedad de mujercita minúscula. H

—Cuando sea grande me casaré contigo—me dijo un día mi hija.

Con el mismo acento, con identicas palabras que Augusto en otro tiempo. Ahora ya no hablaba asi.

Sin levantar siquiera los ojos del plato, inclino la cabeza desdeñosamente y continuó comiendo su ración de verdura.

-Si que me casaré-insistió Laura-¿ no es verdad que me casaré contigo?

-Si; te casaras conmigo.

-¿Lo ves?

Mi hijo no pudo resistir mas y dijo a su hermanita

—Lo dice por broma, ¿no lo comprendes? Cuando seas mayor, papa sera viejo, viejo... tendra el cabello blanco... (y me miraba para anticipar con la imaginación los estragos que el tiempo habria causado en mi persona) tendra toda la cara así (y me la cortaba intencionadamente con la mano en facetas); ya no tendrá dientes...

Yo le interrumpi en aquella desgraciada representación, diciéndole:—Dientes los tendré en todo tiempo porque me los haré poner.

-¡Ah!-dijo Augusto sin desconcertarse-entonces te pondras también peluca...

- —No, porque tendré el pelo blanco; lo has dicho tu mismo.
- —Si, pero poco, muy poco, poquisimo. Apenas unos cuantos aqui y aqui (y se tocaba tras las orejas) como nuestro director.

Laurita habia comprendido perfectamente que aquel deterioro de su padre sería un obstaculo grave para la boda, y renunció en seguida a su prometido para escoger otro.

- Bueno - dijo - me casare contigo, mama.

Pero Augusto riò de tal manera, que su hermana, temiendo haber dicho una tontería, miró primero a su mama y luego a mí interrogandonos en silencio.

Estabamos entrambos serios para dar a entender a nuestro hijo que su buen humor pasaba de raya; pero no quisimos decirselo abiertamente por que no sospechara nuestro mutuo desaliento.

- -. Casarte con mama! exclamò luego Augusto c no sabes que para casarse ha de ser con un hombre y no con una mujer?...
- Y ademas continuo Evangelina cuando estes en edad de casarte, seré también vieja como papa, también tendré toda la cara así y el cabello blanco.... serè fea, ya no gustaré a nadie.
  - A mi siempre me gustaras dijo Laura
- Y a mi-dijo Augusto. Y, de paso, con la precipitación de quien tiene una idea fija que quiere expresar, se le escapo una sentencia que yo recogi pagandola con un beso:
- -Las madres nunca se vuelven feas dijo. Tomò con resignacion mi beso y prosiguio Pero no es eso; para casarse han de ser un hombre y una mujer.

Laura hallo una salida a la inexorable ley.

— I.l hombre sere yo —dijo —, me pondre pantalones! Consideren ustedes la impertinente hilaridad de aquel escolar de cuarto año. Nosotros también teníamos deseos de reir, pero nos mantuvimos serios, tal vez demasiado serios.

 Bonita figura harías tú, haciendo el amor con pantalones.

« Haciendo el amor la pense asombrado.

—, Haciendo el amor!—dije en voz alta—¿qué quiere decir eso ? ¿ que palabras son esas? ¿ las has aprendido en el colegio ?

— No — me repuso Augusto con sencillez; — tú mismo dijiste un día que antes de casarse se hace el amor.

Era cierto, y se me había olvidado: jantes de casarse se hace el amor!

Y di à mi hijo otro beso que recibió con recelo.

À cortar aquella peligrosa escena, llegó el pescado a la mesa.

— Muchachos—exclame solemnemente—dejemonos de tonterias; cuidado con las espinas tù, Augusto, no necesitas recomendaciones; y tù, palidilla mía, mucho ojo, porque si te tragas una espina te mueres.

Laurita no me contesto; tenía fijos los suyos en su plato en el que Evangelina, no fiandose por completo de mi recomendación, iba quitando las espinas del pescado.

Poco después dijo

-Mama, ¿como se arreglan los peces para tener la espina en el cuerpo y no morirse?



#### Ш

Con toda aquella doctrina en la cabeza, no era de esperar que mi hijo se contentase mucho tiempo con teorias, y esperaba que, el mejor dia, intentase darles aplicación..... enamorándose. Pero cuando creía ver estallar el incendio amoroso, la primera llama de mi hijo ya se habia apagado, nacida y alimentada en secreto, el la había sofocado sin buscar de nuevo la perdida confianza de papa y mama, los cuales no habrían visto siquiera la traza, si el acaso no les hubiese hecho duenos de un documentito que decía así:

· Querida Juana:

Anoche te reias demasiado, tu ries siempre demasiado, y eres demasiado flaca, ya no me gustas. Te sescribo para decirte que te engaño.....

« Augusto.»

Pobre Juana! Yo no sab a quien era, pero la idea de aquel corazoncito tan precozmente ulcerado por el abandono, me hacía repetir entre grave y burlón

- Pobre Juana i pobre niña engañada!

Evangelina me habia tomado el papel de la mano y lo leia sin poder contener la risa.

- Es cruel, pero franco, el traidor.

Mi mujer me interrumpía para serenarse:

-Calla: no puedo mas....

- Ese bribonzuelo traidor - proseguia yo - conserva todavía costumbres generosas que perderá más tarde; engaña a las novias flacas, pero anuncia la traición.; Pobre Juana, pobre niña abandonada!

Y me ocurria otro pensamiento.

- —La traición amorosa es un hecho consumado—decía a Evangelina, que continuaba inútilmente haciéndome señas para que callase,—supone otro amor recién nacido. Augusto, lo apostaría, planta a su querida Juana... la llama querida, no es cierto?.... última hipocresía involuntaria.
- —Querida, si, querida, y esta subrayado—me contestò mi esposa.
- —¿ Esta subrayado? ¡entonces es por mofa! Es que no ha pasado del cuarto año! Calcula qué uso desgraciado hará de la retorica! Pero deciamos..... ¿qué deciamos?
- —Que Augusto deja a su querida Juana por otra mujer....
- Mujer... ya, imujer! Y es necesario saber quien es la afortunada rival.... ¿Pero ante todo quién es Juana? ¿Tú lo sabes?
- —Si, que lo se me contestó Evangelina, sin dejar de reir es la chicuela del casero.
  - ¡Una niña de veinte años lo menos!
  - Confiesa veintidos.

También yo conocia à la niña; alta y flaca como el ayuno, los cabellos rojos, y en su chupado rostro mucha satisfacción de sí misma.

Se habían visto en el patio a la luz del sol pomente, cuando después de comer todos los inquilinos mandaban a los niños a corretear y a las niñas á hacer estragos en aquellos tiernos corazoncillos; pero sin rebajar a Juana, me parecía que mi hijo se había por-

tado como algunas veces en la mesa, cuando docil al consejo de la glotoneria, mas que a los del buen gusto, escogía la ración mayor ó el confite mas gordo.

Entre las niñas de su edad que corrian en el jardin, había varias bastante bonitas y una entre otras que se llamaba Ángela y tenía la singular habilidad de dispertar la musa (digo la musa) del abogado Placidi. El hecho es que yo, que de tiempo inmemorial no habia dado a los ojos, a la boca, a los cabellos, otro no nibre que su nombre fisiológico, decia con gusto que los ojos de Angela eran dos estrellas, sus cabellos un portentoso tejido de seda y oro, y que cuando su boquita sonreía — Dios libre de ellos a toda mujer bonital — parecia una cereza madura picada por un inteligente gorrión.

Y puesto que, en la clasica tierra de Dante, es destino de toda humana criatura de sexo mascalino, que a los nueve años pierda la cabeza por una Beatriz, yo hubiese visto con buenos ojos que la Beatriz de mi hijo se llamase Angela. Y sabiendo por la practica, que de los amores de un estudiante no salen aventajadas mas que la caligrafia y la literatura en la forma epistolar y poética, parecíame que me hubiera resignado mas facilmente a verle maltratar la historia antigua y la aritmetica en honor de los dos claros de cielo de su novia.

Pero Angela tenta un gran defecto a los ojos de mi hijo, era una nina, todavía no llegaba a los nueve años! Augusto jugaba con ella al escondite como con las otras; ni la buscaba con preferencia, ni la encontraba con mayor alegría, ni al hallarla la abrazaba so pretexto de que no se escapase. Harto lo veía yo desde mi ventana. El chico no estaba para hacerle el amor.

c Y la engañada Juana? La engañada Juana llevaba entre tanto su cruz con bastante resignación, á veces

exhalando suspiros exagerados, a veces furiosa de celos, pero casi siempre riendo. Alguna vez, en un arrebato de amorosa locura, pillaba en brazos al recalcitrante enamorado y lo besaba por fuerza a la vista de toda la gente minúscula del patio para castigar su perfidia; pero al momento se calmaba y hasta acepto por fin el papel de medianera en los nuevos amores de Augusto, llevando un billete suyo, caligráfico... ¿a quien à Á la bella Julia, á la hermana mayor de Ángela.

Esta joveneita no bajaba nunca al jardin, tenía diez y ocho años cumplidos, y estaba en visperas de casarse con un oficial de caballería. Tantos obstaculos juntos no habían desanimado la erótica audacia de mi hijo, el cual apenas vio a Julia en la ventana, le escribió al momento que quería casarse con ella y que la espada

del oficial de caballería no le daba miedo.

Juana había llevado la carta, y la contestación volvio en forma de cucurucho de confites; el pequeño don Juan, siempre osado, un domingo, a la hora en que Julia solía salir para ir a misa, la había esperado en la escalera para darle un beso, pero al verla sintió que le faltaba el valor y huyó ignominiosamente.

El golpe se había dado de todas maneras; porque una vez sabido lo del cartucho de confites, después de haber reñido a mi hijo, ocultando con gran trabajo su deseo de reir, Evangelina creyó que debía de visitar a la familia de Julia, y una semana después, Augusto, con sus graciosos modales, había seducido á amos y criados en aquella casa, sin excluir al oficial de caballería, su rival, a quien declaraba cara a cara que le había robado la novia.

¿Qué hacer? Todos se reian y nosotros con ellos. Durante algún tiempo Augusto sirvió de lazo de unión entre los dos novios, sin sospecharlo, pero tal vez no tardo en advertir que cuando él había recogido un beso de la boca de Julia, el oficial lo llamaba a si para

arrancárselo todavía tibio, muy tibio. Y una vez Augusto manifesto, delante de todos, sus sospechas.

-¿ Por que no la besas tú también?-dijo-te lo permito.



La caballería quedo verdaderamente confundida: por primera vez en mi vida, aquel día ví à un oficial del cjército ponerse colorado.

Luégo Augusto dió un salto sobre las rodillas de la bella muchacha y la besó en las mejillas, en los ojos, en los cabellos

y por sin en las orejas para tomar posesión, según decia él.

-Ahora eres mia-repuso-te he besado toda.

El oficialito intentaba mostrarse tranquilo y sin embarazo se reia, pero no lograba ocultar su deseo de hacer otro tanto o poco menos, y en el fondo hacía una triste figura.

—¿ Eres envidioso?—le preguntó después mi hijo, y como si leyese en su pecho, añadió para consolarlo.

—No te la he estropeado... y ademas, como que es mia...

-No soy celoso -dijo el oficial, y le repitió inútilmente:-no soy celoso.

Pero Augusto, sin perder el hilo de sus ideas, afirmó con piadosa gravedad:

-La envidia es un pecado mortal; iras à quemarte al infierno.

El oficial, primero sonrió como los demas; luégo suspiró como un fuelle mirandose en los ojos de Julia; después dijo que sin hacer un viaje tan largo le parecia ya abrasarse bastante.

Tambien Julia suspirò suavemente, apenas lo bastante para manifestar el mismo sentimiento; despues de lo cual continuaron en silencio abrasandose los dos à fuego lento.

## IV

El infierno del oficial duro todavia varias semanas; hasta que un dia, la bella Julia lo tomó de la mano y lo introdujo solemnemente en el paraíso del palacio municipal y poco despues en la iglesia, como si dijera mos en un nuevo purgatorio. I uego los esposos, mas palidos que de costumbre, se marcharon a casa para tomar un ligero refrigerio antes de partir.

¿Quien les esperaba alli a pié firme ? Mi hijo. Tenia la cara un poco descompuesta, los ojos brillantes y cuando comenzo a hablar, le tembiaba la voz. Nada de enfado, ni de reproches, ni de cólera, ni de celos, sino algo peor: ¡ versos!

# En este dia suspirado y bello...

Había pedido un emprestito à la musa, la cual no debia inspirarle hasta mas tarde en los segundos ejercicios, y la musa le había concedido nada menos que catorce versos y de los largos, endecasilabos, y quizas mas; todos facilmente reconocibles por la rima clara y brillante, salvo uno.

Desde entonces las musas corrieron el peligro de arrepentirse de su condescendencia, porque Augusto, anticipando los nuevos tiempos, quería leerse impre-



so, y a mi, su padre, en aquel nefasto dia (decia el sustinado y bedo pero ya se sabe... los poetas!), en que un oficial de caballeria le robaba legalmente la novia, a mi, su padre, me fue impuesto negarle un consuelo inocente, con el pretexto especioso de que velo, del segundo cuarteto, no rimaba perfectamente con bello, ni con anillo del primero.

Partieron los esposos, y mi hijo, despues de haber dicho adicis tranquilamente a la bella fugitiva, se volvio a casa a llorar en verso. Lloró el abandono y maldijo la existencia, pero con la maldición reciente en sus labios me confeso que lo hacía for buila y que, en el fondo, nunca habia estado tan contento con vivir, como ahora que habia encontrado nuevo juego para él.

- Cuidado con decir mentiras!-dijo su madre.

-No, si no es mentir-replicò Augusto-es poesia..

la poesía es asi; ¿ no es verdad, papa?

Por algunas semanas fué aquello como una orgía de endecasilabos mal medidos en aquella cabecita de poeta. Augusto habia encontrado en un armario viejo un Arcadio antiguo y polvoriento y le habia convertido en su companero y maestro. Haciendo lo que vela hacer en aquel codigo amoroso, el bautizaba su nueva llama anónima con los nombres de Cloris o Filis. Victima voluntaria de su fantasia, se imponía la lenta tortura de ataracear las rimas de su autor en sus propios versos, así no le ocurrió mas rimar velo con anillo sin tener licencia poetica. Salian cada día sonetos con buenos pies y tambien sin piés ni cabeza, como podéis imaginar, en que lo rancio arcaico estaba modificado muy oportunamente por un poco de realismo anticipado en los puntos en que le habia creído rudo.

Quien hubiese leido entonces mi corazón de padre, sorprendiera en el una indulgencia extraña; mejor una especie de alegria estupida de ver a mi hijo, a los diez años, autor reincidente de semejantes bribonadas.

Las escapatorias amorosas y poéticas de Augusto, todavía no me habian dado ni sombra de disgusto el pequeño poeta, cuando había tomado licencia de su musa, como antes, cuando bajaba de las rodillas de Julia, se marchaba tranquilamente a estudiar la lección y a hacer la composicion; en la escuela estaba atento, y en el examen final de aquel año, con proezas verbales y escritas, hizo honor a sus papas, a Filis, a Cloris y à la musa.

Mas ¡ah! un d a, aciago día, después de haber hecho sus ejercicios con la fiebre de un conquistador, Augusto volvio a casa como un vencido. Alli, en los bancos de la escuela, había encontrado la Musa, pero no ya su inspiradora, su querida é italica Musa, sino otra privada de rima, llena de diptongos y de desinencias extrañas.—Musa, Musa, la musa de su primera declinación latina!

Me confeso que al pronto había estado a punto de agasajarla como antigua amiga que le salia al encuentro para conducirle al templo de la gramatica latina, pero que, por lo poco que habían podido ver, él y los compañeros, quedaba poca esperanza de estar alegres despues de las declinaciones en us y en es, y los verbos y los pronombres. Una vez, en el número plural de la primera declinación, cuando la musa se volvia musarum, entonces comenzaba a ser incorregible ... - Y qué necesidad hay, decia Augusto, qué necesidad hay de estudiar latin desde el instante que es una lengua muerta? Yo le explicaba que la lengua latina es la lengua madre, esto es, la lengua de Ciceron, el padre de los grandes abogados, esto es, la lengua de Virgilio padre del Dante, esto es, la lengua de Horacio que es el padre de la buena satira, esto es, la lengua de Justiniano, etc., etc.

Y añadía con gravedad.

-Cuando seas abogado tendras que saber latín para

comprender los códigos antiguos; lo mismo si eres medico, esta lengua muerta e inmortal no te será inútil; piensa que hasta hace muy poco las recetas se hacian en latín; la ciencia antigua esta escrita en latín;
casi todas las citas con que se da cierta grandeza á los
pensamientos pobres, casi todas las citas con que se
apuntan los argumentos oscuros, son latinas.

Mi hijo me escuchaba con la boca abierta, sin com-

prender gan cosa, pero con desaliento creciente.

- Entonces debe ser muy dificill-suspiraba.

- —No-decia yo-es facilisimo; al pronto lo parece, pero después es poca cosa.
  - -¿ Tù lo has estudiado?

- Pues digo!

-¿ Lo has estudiado todo?

-Todo.

-¿ l'ambién los verbos? ¿ También hie, hac y hoc? ¿ También dies, diei?

l a insistencia de mi hijo tenía un oculto significado. Mas de una vez con su geometría reciente, enteramente fresca, y con su historia antigua de la vispera me había cogido en error, ahora tomaba el desquite.

—lle estudiado ocho años—contestaba con seguridad—y no me arrepiento; cuando tu hayas estudiado también ocho años...

Augusto me interrumpe:

-Entonces, si te dan algun libro escrito en latin, ¿ lo comprenderas todo?

El lazo era pérfido.

- -Cuando hayas estudiado tú tambien ocho añosprosegui sin pestañear—sabras tanto como yo, pero
  no debes descorazonarte desde el principio ni cansarte
  en seguida es preciso estudiar mucho las declinaciones, las conjugaciones y mas tarde el régimen de los
  verbos.
  - -¿El regimen de los verbos?-balbuceó Augusto.

Y se le pintò en la cara un miedo terrible a no poder resistir nunca el empuje de semejante adversario.

-El régimen de los verbos-añadí riendo-no es un regimiento como lo entiendes tú (\*).

Y le expliqué en globo como lo entendia yo; pero sin tranquilizarle enteramente.

<sup>(&#</sup>x27;) Equivoco intraducible en castellano, pero facil de com prender: reggimento, regimen y reggimento, regimiento.

## V

Contra todo lo que yo suponia, la cosa fue empeorando, despues de haber tuteado a las nueve hermanas, no era posible que mi hijo se resignase a estudiar con un poco de método el latín.

- —¡Las reglas!—decia con cierta rebelión de fullero —¡no se que hacer de las reglas! ¿ Para qué sirven las reglas? ¿ Quien ha hecho las reglas de la gramatica latina?
- l'as han hecho los gramaticos repuse severa mente— y las han hecho estudiando los autores clasicos, el espiritu de la lengua...
  - -{ } por que no las han hecho para el milanes ?
- -- Porque el milanes no es una lengua, sino un dialecto...

Permaneció un rato pensativo, hasta que pareció haber hallado, en su interior, un argumento convincente.

- —Ya, el milanes es mas facil, Laurita, sin declinaciones y sin conjugaciones, a los dos años y medio hablaba el milanés perfectamente... por el contrario para el latín se necesitan ocho años.
- Se me escapó decir:
- "Y no bastan—pero me arrepenti en seguida y dije muy serio —es preciso ejercitarlo toda la vida

-¿Tu te has ejercitado siempre?—me pregunto a quema ropa—¿ Ya no cometes errores?

No habia escape; para poner en salvo la dignidad paterna sin mentir era preciso contestar en latin.

-Errare humanum est homo sum et nihil humani à me alienum puto.

Augusto me mirò primero a la boca lleno de curiosidad, luégo se encogiò de hombros y se marchò murmurando entre dientes: nominativo domus la casa, genitivo domi de la casa, dativo domo à la casa, acusativo...

Laurita, que hacía una hora oía a su hermano hablar para sí aquel extraño lenguaje, en un momento creyó haber comprendido y vino triunfante a decirme.

-Papa, ya sé lo que dice Augusto.

-¿De veras? ¿ Y qué dice?

-Dice que el Duomo es mas grande que una casa.

-¿Y qué?... ¿ no tiene razón?...

Todo lo contrario! Laurita le daba la razón, pero no creía necesario repetirlo tantas veces. Tambien ella había estado en el Duomo y había advertido que era grande, pero lo que la había sorprendido era un cuadro donde se veía una Virgen con las manos juntas en medio de muchos ángeles rolos.

Me quedé sorprendido yo también al orda, pero acabé por comprender que los ángeles rotes de mi hija eran cabecitas aladas.

Augusto, oyendo reir, volvia ferozmente a su declinación singular nominativo, domus la casa...

Su voz pasaba por todos los tonos, se hacía tierna, luego burlona, para volverse despechada al primer tropezón y volver à empezar con ahínco.

Tomada por aquel lado, también la segunda declinacion se empeñaba en no querer entrarle en la cabeza.

—Descansa—le dije—vé a jugar, distraete; ahora estudiaras inútilmente, porque piensas en otra cosa. Enmudeció; prueba que había adivinado.

-¿ En que pensabas estudiando?

—Pensaba que Laurita no tan sólo sabe el milanes, sino que también el italiano, sin haber ido nunca a la escuela; pensaba que en la escuela...

-¿ Y qué, en la escuela...?-le pregunté recogiendo

en una interrogación toda la severidad paterna.

No quiso terminar su pensamiento; pero yo comprendi perfectamente que empezaba á pensar lo mismo que yo habia pensado en mis tiempos, sin querer confesarlo en casa.

## VI

Fué obra de la desesperación.

No sabiendo consolarse de otra manera de la triste figura que hacía en el colegio a causa del latín, mi hijo decidió en lo íntimo de su corazon enamorarse otra vez. Cuando un estudiante toma determinación tan fatal para su tranquilidad, por lo regular mira en rededor y si la fortuna viene en su ayuda no tarda en hallar el amado objeto. Así hizo Augusto, de lo cual fui testigo.

Una tarde, hacia el anochecer, las mamás y papas estaban á las ventanas del patio gozando con las risas de los niños y del fresco de la tarde.

Se jugaba à la gallina ciega, juego alegre y sin peligro, en el que los grandes habían dejado tomar parte hasta a los mas chiquitines por contentarlos. Yo recomendaba à Evangelina que no perdiese de vista los maliciosos movimientos de un chiquitin de un palmo de alto que se acercaba de puntillas para tirar del traje à la gallina ciega, después huía un momento como creyéndose perseguido, luégo se paraba à alguna distancia y levantaba triunfante la cabeza para recibir los aplausos de un indulgente espectador.

Augusto no nos miraba, nos había olvidado enteramente; había hecho alianza con Angela, con la rubia Angela, aquella de los labios de cereza, y estaba atentísimo para no dejarla caer en manos de la gallina ciega.

Angela crecia a la vista; pero era siempre la criatura mas linda que he conocido. Jugando, se había puesto colorada, muy colorada, y algunos ricitos de sus cabellos se habían escapado del peinado, podeis imaginar que nada se perdia con este detalle. Corriendo en torno



del pagano y volviendose bruscamente cuando había gritado gallina, se encontraba en los brazos de mi hijo, entonces se tomaban las manos y mientras corrían así alineados. Evangelina me hizo notar que Angela era mas de dos dedos mas alta que Augusto.

-No puede ser-decia yo-el peinado sera...

Por el contrario; era en verdad ast; quiza por esta causa había dado en ojos á Augusto.

La hablaba sin empacho, la maltrataba tambien un poquito, bajo pretexto de darle un sapientisimo consejo ó un empujón saludable; pero, a cada instante, mirandola à hurtadillas, parecía admirarse de ver cosas

en que nunca había reparado, esto es una naricita picaresca, dos ojillos francos y serenos.

À veces se distrata en esta contemplación y le tocaba a Angela cogerle por el brazo y salvarlo de la gallina arrastrandole un poco

Una de aquellas distracciones fué fatal a los dos futuros enamorados, la gallina llegó cerca de ellos, alargó las manos, aferro algo, apretó y todo el coro de ninos gritó batiendo palmas: ¡presa! ¡presa!

Si, Angela estaba presa: el desgraciado que hacia media hora corría en tinieblas se habia quitado ya la venda, se frotaba los ojos deslumbrado y se reía de su propio triunfo.

Angela, sin embargo, reia tambien. Se adelantaron à ponerle la venda tres de los mas impacientes y de los mas audaces, pero tan pequeños que habrianse visto apurados para salir con honra, si Angela no se hubiese inclinado.

Entonces entrò por medio mi hijo.

-¿ Qué queréis hacer vosotros?

Tomo la venda, acercó los labios al oido de Angela para decirle algo que nadie debia oir; despues puso el mismo el vendaje, un vendaje que era una caricia, sin apretar demasiado, sin tapar las orejas, sin oprimir rebeldes ricillos.

Desconfiados con tantas precauciones y con las palabras que mi hijo había pronunciado al oido a la gallina, algunos, inclinandose a mirar por debajo, gritaron "ve"

-No veo nada-protestó la muchacha.

Con todo eso, fue preciso apretar un poco la venda para salvar las apariencias de la justicia y mi hijo no permitió que otro se entrometiese.

Una carcajada, un griterio confuso ¡gallina! ¡gallina! tres o cuatro empujones aqui y alla... y todos los chicuelos se desbandaron dejando a la pobre niña sola en medio del patio.

La rubilla estaba en verdad sobrecogida; apenas se movia, inclinandose, alargando las manos, pero sin osar adelantar un paso por miedo de caer.

Se reian ya de su torpeza, hasta ella misma se reia.

-Mirad-dijo Augusto con mucha gravedad-mirad atentos cómo la voy a besar y no me coge.

-Yo también-dijo otro.

-Tú no-repuso Augusto-solo yo.

Y como si hubiese dado la mejor razón para convencer a su adversario, con estas cuatro palabras y con un empujón, el pequeño obtuvo que el otro renunciase a la empresa, después de lo cual la emprendió el.

Se acercó de puntillas un poco, después tosió, luego dijo. «aquí estoy» y retrocedió; luego se adelantó, la tocó y huyó—impostor!—como si temiese ser preso, por fin agarró a Angela por las manos y la besó varias veces. Pero ó la niña era mas fuerte en verdad, o mi hijo perdió fuerzas, el hecho es que fue preso y se quedo largo tiempo entre los brazos de Angela, mientras un coro de risas y gritos repetia de buena fe: ¡gallina! ¡gallina!

#### VII

Al anochecer, cuando por miedo a la humedad, las voces de las mamas bajaron de las ventanas al patio a llamar a los niños y se oyó en un instante —, Angela!—y nosotros añadimos —, Augusto!, Laura!—dos pequeñas sombras se apartaron de la pared saludandose sin cumplido, sin estrecharse las manos, sin mirarse siquiera a la cara y se separaron , hipocritas! sin volverse.

Mas difícil fue separar a Laura de un precoz chicuelo de tres años apenas cumplidos, el cual porque mi hija hacia con paciencia de madrecita de aquel angel, gritaba como un diablillo y queria llevarsela a su casa.

Aquella noche Augusto velò en la mesa de estudio una hora mas que de costumbre porque, según el, debía rehacer la composición. Aquella composición hecha y rehecha comenzaba indudablemente así «adorada niña!»

Intentó (yo hallé los restos) hacerle versos; pero viendo que no era facil decirle en sílabas contadas y rimadas todo su pensamiento, renunció a ello aquella noche y no creo que jamas volviese a caer en la tentación. Porque quería amar en serio, amó en prosa; pero, oh Musa! qué prosa y cuanta! Á cada hora del

d a encontraba a mi hijo consignando en pedacitos de papel un pedacito de su gran amor.

No se contiaba a mi, como imaginareis, tenia, por el contrario, grandisimo miedo a mis sonrisas, a mis frases lanzadas al aire como proporcionandole mi complicidad, y ocultaba cuidadosamente las tentativas defraudadas en su estilo epistolar, pero no tanto que no hallase yo medio de seguir ocultamente su forma y desenvoltura.

En los primeros dias era un estilo cortado en parrafos como cierta prosa moderna, pero poco a poco los
periodos se ensancharon para dejar paso a mustitud
de adjetivos, de adverbios, de metaforas, y por fin
algun pensamiento original y algún sentimiento genuino. Entonces su estilo aparec a hinchado como cierta
moderna prosa. Al cabo de dos meses de tales ejercicios. Augusto era el primero en el colegio, en cuanto
a italiano, y el senor maestro, hombre a la antigua y
modesto, se preguntaba de buena fe, cómo se había
arreglado el picarillo para sacar tanto fruto de sus
lecciones.

## VIII

¿Como acogia Angela la prosa de mi hijo?

Tranquilamente, con una gravedad que era siempre para mí una nueva revelación.

Lo dije una vez a Evangelina y esta me dió la razón «Las niñas estan siempre en sazón para el amor.»

Tal vez porque todavía no le habian despuntado las alas de la retórica y de la gramatica y porque de la ortografia no se podia fiar por completo, tal vez por esto, se resistia a escribir ó lo hacía con un laconismo digno de los buenos tiempos de Esparta, pero de todos modos, aquella prudente parsimonia de palabras, obtenía doble y magnifico efecto; el curioso suegro admiraba la anticipada dignidad femenil de su nuera, no cuidandose de algún pecadillo ortografico, y ai adorado Augusto, aunque con doble r, no le parecia ser bastante adorrado.

Si aquella llama hubiese continuado un poco, ardiendo con la misma facilidad, no turbada por soplo de viento maligno, probablemente hubiera concluido como la otra el mejor día Augusto habria escrito á Ángela para decirle que la engañaba y se habría enojado otra vez con el latín. Pero para alimentar este fuego amoroso intervinieron a cada instante pequeños pleitos, y velaban como rigida vestal, adivinad quién...? ¡los celos!

Sí: Augusto estaba celoso, y ay no le faltaban muchas ocasiones para sentir la mordedura de su enemigo. Los inocentes juegos de la tarde eran dulzuras y bielos que la suerte le ofrecia cotidianamente; los besos que obtenía a hurtadillas, exquisita ambrosia, eran envenenados por los que algun otro, mas atrevido, ganaba en el palenque; había entre los otros un su compañero de escuela, menos fuerte que el en latin, lo cual no es poco decir, pero mas fuerte de puños, el cual besuqueaba impunemente a todas las muchachas y daba cachetes a los muchachos. Mi hijo devolvia concienzudamente los cachetes, pero era impotente para vengar los besos.

- Te has dejado besar!- la reprendía Augusto

Ángela no era culpable, había sido cogida de improviso y ademas juraba que no podía ver a aquel chiquillo.

-¿ Qué debo hacer ?-decia ella.

¿Que debia hacer la pobrecilla? Augusto reflexionaba y tampoco lo sabía.

-Muérdele-dijo de improviso.

Si el destino no hubiera decidido otra cosa, estas escenitas habrian acabado y acabaran bien; pero a veces se lanzaban uno a otro una serie inagotable de crueles epitetos.

Entonces mi hijo, en vez de correr al patio después de comer, se rebelaba con calculada frialdad contra la higiene haciendo la composición, la composición real y verdadera, o estudiaba la lección en voz alta de modo que se le oyese en el patio. Entre tanto, yo, sin admirarme de la novedad del caso, me asomaba a la ventana. Angela, con melancolico mobin, me sonre a y yo a ella; pensaba con alegría que ahora me parece extraña:—¡Le quiere mucho!

Habria querido gritarle -No lo dudes, bajara,-habria querido también ceger a mi hijo por una oreja y arrastrarlo à los pies de su enamorada; pero mi deber de padre era el de no haber notado nada absolutamente.

Augusto resistía un poco, haciendose tambien el



distraído; pero cuando yo, despues de breve silencio. llamaba fuerte —, Angelal—preguntando a la niña por que no jugaba con los otros, mi hijo gritaba mas fuerte el latín de su lección, levantando el tono de pronto á semejanza de los aguaceros de verano; despues, como los aguaceros de verano, de pronto, bajaba la voz hasta el murmullo, luégo dejaba el libro sobre el escritorio, y venia à asomarse a mi lado para hacerse ver de Ángela.

Pero viendola tan afligida y tan bella, si bien sin decir una palabra, viendola inclinarse al suelo con la cara sonrosada de placer, estalla de pronto en el animo del enamorado una revolución — Ahora voy—dijo —, ya se la lección! —añadia, volviendose a mí con poca esperanza de engañarme.—; Bravo!—concluia yo con mucha seriedad.

El chico esta ya lejos, esta en el patio y del brazo de Ángela, é interroga desconfiado la ventana de papa, el cual mira distraido una nube, como le enseñan sus deberes de padre.

## IX

Verse por la mañana desde el balcon y fiar al eter complaciente el principio de un beso que sera terminado mas tarde seguramente; encontrarse despues en la escalera, en el patio, en el camino de la escuela y poderse abandonar, hacia la puesta del sol, con el pretexto del escondite o de la gallina ciega, a los tiernos halagos del amor; decidlo vosotros que desde la calle, perdidos entre la multitud, mandais suspiros a una ventana del cuarto piso, cerrada por un padre severo, decidlo vosotros, ¿ no es excesiva felicidad.

Y a pesar de esto mi hijo no tenia bastante le quedaba un deseo no satisfecho, un deseo imperioso apoderarse de Ángela, no dejarla nunca... desposarla, si, señores ¡ Pobre Augusto! Yo adivinaba la extrana condición de su amor; el tiempo severo, el tiempo inexorable, no trataba la pareja futura de la misma manera, era con él, lento, menguado, insipido; con ella era vario, industrioso, galante.

Ya, aunque de dos años menos, era cuatro dedos mas alta que Augusto, y creciendo diariamente a la vista, seguia embelleciéndose.

Un día bajó al patio con los cabellos anudados en forma mas sencilla, otro día su mama le alargo los vestidos una cuarta, y otro, por fin, al volver de la escuela, no traía ya los libros en la mano, sino que se los dió a la criada. Era sencilla y todavia enamorada; pero no era ya la niña de otro tiempo,

Augusto asistía a esta transformación con el corazon oprimido; maltratado por la edad, tenía la nariz y la frente llenas de granos, adelgazaba sin crecer en proporción y su carita expresiva estaba oscurecida por amargos pensamientos.

Fué un período de torturas.

Después de todos los perjuicios que el amor, la edad y el latín habían traido al cuerpo de mi hijo, la suerte le reservaba otra afliccion mucho mas dolorosa la partida de Ángela!

Ángela partia, esto es, abandonaba por Pascua el patio y la casa. ¡ Adios, faciles coloquios; adiós, seguros besos, adiós, juegos inocentes; adiós, para siempre, adiós, adiós, adiós!

Asi escribian los enamorados, exagerando el tono por el gusto de ser muy infelices.

—Júrame que seras mía o de nadie—escribia mi hijo. Y Angela juraba, por no equivocarse, por lo mas sagrado que había para ella en el mundo.

Llego el cruel día de la separación; Angela se llevo su amor a lejana calle, a una habitación con las ventanas al interior. El desastre era completo.

No, aun no era completo el desastre; pero habia de cumplirse, estaba escrito.

llaciendo cada dia una caricia a Angela y dando un cachete a Augusto, añadiendo una gracia a ella, un divieso a el, el maligno tiempo emprendió la villana obra de separar lo inseparable, de arrancar dos corazones a la fe jurada «sobre cuanto había mas sagrado», de estrellarlos uno contra otro.

Sólo un mes después de la partida de Angela, habiendo ido un día a visitar a sus padres, nuestra nuera se nos aparecio transformada, ya Augusto al acercarse sentía un respeto instintivo. Se adoraban todavía por escrito, pero se veia claro que la niña de ayer tenía cierto aire, ciertas miradas de mujer que trastornaban todo el sistema amoroso de mi hijo.

Mas terrible fuè el golpe cuando, después de permanecer cinco meses en el campo, Angela volvio a Milan en Noviembre. Yo mismo, al verla, en presencia de mi hijo, la llamé señorita. Y advertí por la respuesta, por el acento, por cierta gravedad encantadora, que no era la primera vez que un hombre con barbas le daba este título que hace latir el corazón a los trece años.

Pero ¿ tenía trece años realmente?

Sí, trece años cumplidos y los llevaba como una mujercita; Augusto, a pesar de sus quince, se estaba en un rincon solo con su amor. No había que hacerse ilusiones; comparado con Angela, mi hijo era un niño, el juego de amor podía durar aún unos meses, se entiende si él se sometia al papel de víctima predestinada; pero luégo debla terminar inevitablemente a causa de una espada que arrastrase por la calle en honor de la señorita, ó por un cigarro que se encendiese en la oscuridad de la noche desde una ventana burguesa del patio.

Mi hijo sintió el destino que le amenazaba y lo previno. Su sistema de engaño, perfeccionado por larga practica epistolar, le sugirio escribir, pero habiéndolo diferido demasiado, el caso quiso que se adornase con nuevo heroísmo: habló.

Lo que le dijo a su bella, qué frases adoptò para hacerle entender que la dejaba libre de aceptar los homenajes de la oficialidad del ejercito, esto no lo supe nunca.

Fueron probablemente pocas palabras dichas en el hueco de la ventana del salón un día que Angela vino de visita, mientras la mama y yo afirmabamos con admirable acuerdo que la temperatura se hacia rígida y el termómetro señalaba...

¿ Qué señalaba el termómetro?

Yo seguia de reojo los movimientos de ambos que se habian aproximado uno a otro con un tanto de turbación. Mi hijo habiaba escribiendo con el dedo As mayusculas sobre los empañados cristales y borrandolas en seguida. Angela escuchaba mirandole fijamente.

-Esta bien-murmurò ella por fin.

Y mi hijo, apareciendo como una sombra, anunció con gran desenvoltura:

-¡Nieva!

-¿ De veras?

- De veras?

Pero ya habriamos debido adivinarlo desde algun s dias la temperatura era glacial y el termómetro señalaba... ¿Que señalaba el termómetro?



 $\mathbf{X}$ 

l na hora despues. Angela salia volando de mi casa como un pajarillo a quien le han abierto la jaula, debía estar impaciente por llevar al mundo la libertad sin cuidados de sus trece años cumplidos.

Un amor infantil es un estorbo cuando la edad anun cia que el verdadero amor no esta lejos.

Como si no hubiese esperado otra cosa. Angela aprovechó tan bien aquella licencia, que pocos meses después nadie pudo sospechar que hubiese tenido nada de común con su primer adorador.

Y estaba cada dia mas bella la perfida! ,cada dia mas adorable, cada dia mas encantadora, la perjura! Lo advertian todos, lo decian todos excepto mi hijo.

Desde lo alto de su cielo amoroso habia recaido en la sepultura del latin.

Algunos años hacía que luchaba con las reglas, ya se había reconciliado con la sintaxis y la prosodia, ya repetia hinchando los carrillos Quousque tandem abutere, cuando un dia entró en casa una gran noticia ¡Angela se había casado!

Laurita instintivamente se mirò al espejo; mi hijo no palideció, no dijo palabra; pero a la mañana siguiente encontré sobre su escribanía, restos de disticos latinos mal hechos. Todavia se leia, à pesar de las roturas

Non tu, formosa...

Te pulcherrima... nuptiæ...

Descorazonado por el mal principio, no intento el final.

## EL MARIDO DE LAURA





I

AURITA declaraba todavia, que queria a toda costa casarse con papa o por lo menos con mama, y ya me había yo preguntado cien veces, entre serio y risueño —, Quién sabe donde vive, donde habita, si cerca o lejos y en qué se ocupa en este instante le Es bello? Estudia? Tiene mérito? No lo quisiera gordo ni melancolico. Esta flaco? Será alegre?—¿Quién? interrumpe un lector. El marido de Laura.

....Que á estas horas ha nacido, no lo puedo dudar; mi niña es muy juiciosa y nunca cometera la necedad de casarse con un hombre mas joven que ella. Pero ¿ donde está? Tal vez a veinte pasos de aqui. Tal vez en los antípodas. ¡Quién sabe si a su debido tiempo dara media vuelta al mundo para venir a enamorarse de mi hija!

Otras veces, despues, decia a mi Evangelina

-Pensar que el destino los ha unido, que nuestro yerno esta ahi, en un punto del espacio, y que el, ocupado en sus estudios, ni siquiera sospecha que nues tra Laurita crece y se hermosea con la mision de hacerle perder el juicio!

Evangelina bajaba la cabeza y contemplaba a la bellisima criatura, la cual entre tanto engañaba el tiempo de la expectación haciendo un sermoncito a la muñeca, ó leyendo en alta voz en un libro vuelto del revês.

Con el tiempo, este ser mal definido, que vivia en un rinconcito del orbe terraqueo esperando que la suerte le llevase delante de mi hija, para dignarse cogérme a, con el tiempo, este prometido anónimo fue engalanandose de toda virtud.

Tenia diez años mas que Laurita, era alto, esbelto y moreno; llevaba bigote y perilla, y entre aquel y esta una sonrisa que delataba su bondad. Pertenecia a una excelente familia burguesa, no le faltaban cuatro terrones, pero mas que de nada era rico de aquella voluntad que persigue la fortuna, de la perseverancia que la reune, de la de prudencia, la cual una vez alcanzada no la deja escapar de las manos, de amor, que multiplica toda riqueza.

Se habia enamorado y no podia quejarse, porque era también correspondido.

Se deb an casar dentro de diez años o dentro de doce, en una hermosa mahana de Mayo, primero delante del sindico despues en la iglesia. Apenas desposados, se marcharian a viajar por Italia, para volver un mes despues a Milan mas enamorados que nunca

lle conocia, le queria mucho, era mi amigo y le llamaha, sin embargo, « mi hijo», pero no por esto aquella sombra de yerno se hacia importuno. Sólo en las hiras de ocio de su suegro solia visitarlo, y apenas anunciaban un cliente ó aparecia un portero, se marchaba a la callandita. Luego despues sus visitas se hicieron tanto menos frecuentes, cuanto se hizo mas precioso el tiempo del abogado Placidi.



Y un dia, en una calle de los jardines publicos, mientras yo paseaba del brazo, lleno de vanidad, a mi hija, el me dio un «adios» melancolico y me volvio la espalda para siempre.

Aquella escena esta siempre delante de mis ojos.

Me veo, pues, con mi Laurita del brazo, en una calle de los jardines públicos poco antes de anochecer.

Tengo la cabeza perdida, no pienso en nada, esto es, no pienso que estoy contento de mi, que he logrado huir de mis clientes, los cuales me seguirian con gusto a todas partes, al juzgado, a la Audiencia, al Supremo, al paseo, al infierno; pienso que estoy echando barriga, pero sin sombra de pesar porque bajo la toga un poco de barriga sienta perfectamente, pienso que mi hija, la cual anda a mi lado con paso expedito, echando a cada rato en el vacío de mi pensamiento una pregunta o una exclamación, me flega a lo sumo a la barba, si bien llevo la cabeza levantada. Y pienso por fin que, al verme pasar tan gravemente, las buenas personas que me conocen aunque no sea mas que de vista, apenas se arriesgan a saludarme temiendo turbar el curso de mis graves pensamientos.

Dos jovenes nos pasan delante, se vuelven, nos miran, se sonrien y se comunican sus impresiones. Pareceme comprender que el uno nos ha tomado por ingleses, y que el otro, dandole la razon, añade que estamos de viaje y en la luna de miel y en vez de sentir los halagos de la vanidad satisfecha, como hombre bien conservado, rabio y quisiera correr derecho a los dos engaña dos y gritarles « Tontos, ¿ no veis que mi Laura tiene

diez y seis años y que soy su padre?»

Mi hija me pregunta riendo —¿ En qué piensas?— Y detengo el paso que había acelerado involuntariamente.

—Tu, cuando piensas mucho—observó Laurita corres y no lo adviertes.

l'a miro, le sonrio, ella se contenta, y yo reconozco que la gente esta en razón, que mi hija tiene todo el aire de una mujercita, y que vista al lado de un hombre, esto es, que yo... visto al lado de ella... Decididanente mi amor propio de hombre bien conservado

reclama su parte, ha dejado pasar la colera del ofendido sentimiento paterno y se ha quedado esperando, le han hecho una limosna y no esta nada dispuesto a restituirla.

Ha llegado la hora de evocar al prometido de Laura; helo alli, a la vuelta de un paseo, esta mas grave que de costumbre, puesto que debe haber envejecido en una tirada de tres años lo menos, sin embargo, sonrie porque el suspirado momento se acerca.

-- Conoces a ese señor?--pregunta mi hija.

-«Si, le conozco, es cosa mía! Hace lo menos doce años que nos conocemos. Aquel señor, no es un senor es de casa. Miralo bien, es el esposo que tu padre te ha preparado .. sonriete, te lo permito. Hazle feliz, amalo...»

Vi esta contestación como si alguien la hubiese escrito rapidamente delante de mi, y pense «Vendra un dia que tendré que contestarle así.» Luego volvi la cabeza para seguir con la vista al seños que había pasado. En aquel instante se volvía y tuve ocasión de verlo.

-No le conozco-dije a mi hija-creo no haberle visto nunca; parece un jese o coronel de cuartel. Pero,

¿ por qué me haces esa pregunta?

—lla pasado ya dos veces junto a nosotros y nos ha mirado de hito en hito y no hoy, el otro día hizo lo mismo.

-Sera uno de los que frecuentan el paseo.

-El otro dia estabamos en la galería...

-Creera conocerme... no es cosa dificil, en Milan todos saben quién es el abogado Placidi...

Me detuve en seco porque mi hija estrecho mas mi brazo, murmurando.

-Silencio, es él!...

¡Calle! Laurita conocía a aquel senor por el paso! Era un paso apresurado, saltarin y acompañado de la extraña música de sus botas, pero para tenerlo tan en el oido mi hija, debia haberlo escuchado ya mus de una vez.

Aquel señor nos alcanzo. Miró à Laurita detenidamente, pasó delante siempre saltando, y al extremo de la calle volvió atrás con paso lento, pero sin dejar de dar saltitos.

Hice en un instante las mas extrañas conjeturas.

madre de mi mujer. Emigró al extranjero por desesperación amorosa, no habiendo podido llegar al corazon de aquella antes que mi suegro, se quedó soltero y se ha hecho millonario. Ahora vuelve en busca de un heredero. Dicen que mi Laurita es el propio retrato de su abuela a los diez y seis; le parecera volverla i ver como en aquel tiempo. Mi hija, gracias al cielo, no necesita que nadie se incomode en venir de America a traerle su dote, pero si le floviese un milloncito en la canastilla de boda, no me ofendería ni a mí, ni a ella, ni a la misericordia celeste.»

Permaneci serio porque el incognito se aproximaba, pero reia para mi capote, y mientras iba pagando tributo de hilaridad a aquella estrafalaria idea, otras se agolpaban.

- «Este es un padre de familia chapado a la antigua, que no se fia del criterio de su primogénito y quiere el mismo elegirle la mujer. Laurita tiene un aire tan nodesto, es tan monina, que no se puede escoger otra mejor. Falta saber si a nosotros nos gusta el pretendiente.»

El incognito ya estaba a pocos pasos de nosotros, y mirandole a hurtadillas pude advertir con nuevo desaliento que estaba peor que antes, que habia tomado cierto aire coquetón, haciendo brillar de manera extraña las pupilas, encerradas en un marco de arrugas, y que al propio tiempo inclinaba la cabeza con cierta malicia.

No quise creer lo que veian mis ojos, pero fue preciso rendirse a la evidencia, cuando el viejecillo pasando junto á nosotros, llevó su osadia hasta manifestar el incendio que le devoraba con un suspiro.

Ni mas ni menos aquel a quien yo crei un coronel americano ocupado en hacer testamento, buscaba en verdad un heredero, pero lo queria legitimo y había

puesto los ojos en mi hija.

-Es un loco!-dije a Laurita de modo que lo oyese aquel extraño pretendiente. Y crucé el paseo para ocultarme entre los árboles.

Crei así haber desconcertado al viejo satiro, pero volviéndome, le vi saltando por el otro lado. Buscaba manera de encontrarnos otra vez de frente.

Entre tanto, al extremo de la via, un jovencito bello y melancolico me decia «adiós» con la mano, sin que yo hallase un cuento para decirle —«Detente, tu eres la fuerza, tú eres el amor pideme hoy la mano de Laurita, y Laurita es tuya.»

La audacia de aquel tonto me quitaba la fuerza de

detener à mi ideal.

-Apresura el paso-dije à Laurita.

Ella, sin comprenderme, secundo mi idea. Parecióme haberla salvado de un peligro, cuando a la puerta de casa ví que el incógnito no había podido seguirnos.

-Sea alabado el cielo, pense, el asma le ha hecho traición.

-¿Quién era aquel viejo?-me pregunto otra vez mi hija.

Yo, por no asustarla demasiado revelandole mi pensamiento, le dije que era un loco, que no podia ser mas que un loco.

## П

No era un loco! A lo menos asi lo creta el. Nos esperó un dia, dos, tres, en los jardines, en la galería; por ultimo, no pudiendo mas, hizo rapido examen de conciencia, un par de propositos prontos, pero firmes, dio un apresurado « adiós » a su alegre vida de soltero y se presento a la puerta de mi casa pidiendome la mano de Laurita.

Estaba yo meditando un recurso de casación, habia hallado en la sentencia once causas de nulidad que daban la razón a mi cliente, y estaba ocupado en buscar otra mas, para completar la docena, cuando una música de botas en la antesala interrumpe mi trabajo.

—Es el—pensé poniendome en pie de un salto como para echarlo fuera de la puerta, pero me sente de nuevo. Uno de mis escribientes me trajo una tarjeta.

-Espera-dije, sin mirar siquiera.

Una vez solo, lei bajo blasón coronado un soberbio nombre, uno de esos nombres que no envejecen y deberían ser llevados por los jóvenes exclusivamente Libero de Liberi.

Mire a la puerta y dije para mi: «No sera malo que haga antesala » Pero la impaciencia me hizo gritar

-Que pase.

¿Por qué temblaba mi voz?

El señor Libero de Libert entró. Era el mismo, y pude notar que se había preparado lo mejor posible, previniendo la primera impresión, y que acababa de salir de manos del peluquero.

- Tengo el honor de hablar al abogado Placidi?-

dijo sonriéndome atrevidamente.

Pero también yo había tenido tiempo de formar mi proposito y me contente con inclinarme, designandole una silla.



El empleó un tiempo relativamente largo para sentarse; parecio buscar una cosa, pero, viendo que yo no respiraba, se decidió a tomar de nuevo la palabra.

-Vengo-dijo-para un negocio delicado... un negocio, le llamare así, delicado... verdaderamente delicado...

No era caridad la mía esperando en silencio lo restante, pero quería que el temerario viejo pagase hasta el último real del precio de su necedad.

Él proseguía aun, á pesar de que yo hacía todo lo

posible por intimidarlo: decia así:

—No en vano es célebre el abogado Placidi. La fama dice que tiene un corazón igual a su inteligencia. Viendo que yo no abria la boca y menos le interrumpia para rechazar su adulación, prosiguio cambiando de asunto:

-Cuando un hombre tiene un negocio... lo dire asi... difícil, entre manos, y le falta un patrocinio valioso, nadie mejor que el abogado Placidi. No diga usted que no...

Yo no decia que si, ni decia que no; pero en este instante me diò la flaqueza de creer que Libero de Libero, en vez de haber cometido la sandez de enamorarse a los sesenta años de una muchacha de diez y seis, estaba alli para cometer otra, la de arrastrar a su projimo ante los tribunales. Y como siendo así el caso, era de extricto deber el no negarle mi valioso fatrocimo y acoger con digna gratitud sus palabras laudatorias, aparté un instante los ojos para inclinarme.

¡Nunca lo hubiese hecho! Brilló en sus labios una sonrisa de triunfo y en la manera como se acomodo en la silla, apoyando el dorso en el respaldo y montando una pierna sobre la otra, vi que ya se juzgaba seguro de la victoria.

—Mi negocio es intrincado—volvio a decir, con creciente desenvoltura,—se trata de mi futuro matrimonio.

Borróse de mi frente hasta la última sombra de condescendencia que había brillado en mi faz un momento, pero aquel hombre singular no lo advirtió y siguió adelante:

—Sí, señor, se trata de mi matrimonio, porque todavia soy soltero. Dira usted que a mi edad es un poco tarde; pero, ante todo, ¿ cuantos años cree usted que tengo?

Leyó en mi cara que la respuesta no le habría contentado, y se apresuró a quitarme con gracia el arma que distraidamente había puesto en mis manos.

- Tengo cincuenta y cinco... diré mejor.. no los

he cumplido aun; los tendre dentro un mes y siete Jas... No creo que sea demasiado tarde para tomar mujer..., ni demasiado pronto –añadió, tal vez en contestación à la sonrisa que había visto en mis labios.— ¡lle sabido esperar! Alguien conozco que a esta hora está arrepentido de no haber tomado mi ejemplo, y de haber cedido al prurito de casarse, como si le hubiesen de faltar jóvenes casaderas... La ligereza, sí, senor mio, perjudica la mayor parte de los matrimonios El mio no puede tener mal resultado, porque lo he pensado mucho.

Todavia no habia puesto en escena a mi hija, y yo podia sin cometer una villanía verdadera y real, ceder a la tentación de darle mi parecer en el asunto, y... quién sabe? tal vez prevenir una discusión enojosa.

Cuando el se envanecía de haber pensado mucho tiempo en su matrimonio, yo sin la menor sombra de malicia en el acento, añadí esta tímida observación

- Tal vez demasiado!

Fué como si le hubiese tirado un jarro de agua fría, se quedo aturdido, pero muy luégo se levanto contoneandose como un gallo.

—Dispenseme usted; creo haber esperado bastante y nada mas.

—Dispénseme usted también—comence a decir con magnifico acento de simplicidad, que luégo tantas veces he querido imitar inutilmente—dispénseme usted también, pero con las personas que se dignan ponerse bajo mi protección, tengo siempre la costumbre de ser franco. No debe haber nada oculto entre un abogado y su cliente..., a lo menos esta es la maxima que yo profeso.

Él me interrumpía con sus ademanes, pero yo había pillado el hilo de mi demostración y no me hallaba dispuesto a dejarlo cortar hasta llegar al fin de mi propósito.

—Antes de entrar en los detalles de su negocio, dé jeme usted expresar algunas ideas generales. El fin del matrimonio es, ò a lo menos debe ser, la descendencia cuando los esposos son jóvenes, el porvenir es suyo; la futura prole, salvo imprevistos desastres, esta asegurada; porque crecera bajo la mirada amorosa de los padres, los cuales tendran tiempo de envejecer al servicio de la felicidad de sus hijos; pasada cierta edad, el matrimonio implica el prematuro abandono de las criaturas debiles que echaran al mundo.

Viendo la ineficacia de su mímica para cortarme la palabra, el señor de Liberi habia tomado valerosamente el partido de dejarme decir frotandose las manos, subrayaba aquellas palabras, que, según mi intención, debían herirle en lo mas vivo.

Cuando calle, no se apresuro a interrumpirme, y unicamente despues de haberse frotado las manos una vez mas, me dijo inclinando la cabeza y mirandome de arriba a bajo con mucha finura:

- -ر Puedo hablar ؟
- -Hable usted.

Hues—comenzo a decir, imitando muy mal la estudiada dulzura de mi acento—usted puede tener mil razones abstractas, que para el caso no valen tanto como otras razones concretas que dire después. Repito que usted puede tener mil razones abstractas, pero dudo que las tenga. Dire, por el contrario, si usted me lo permite, que no tiene ni una siquiera. Me explico. Que del matrimonio sea fin la descendencia, pase retoricamente, pero lógicamente no puede pasar. La descendencia es por lo regular la consecuencia del matrimonio, y yo deseo que no sea el mío una excepción, pero usted no querra afirmar en serio que los matrimonios sin ella sean vanos y la unión por tanto inutil. Yo quiero casarme desde luego para tener

hijos, pero también, porque he visto bastante el mundo para contentar toda curiosidad peligrosa para la vida doméstica, y puedo desde luego abrir el corazon a un afecto verdadero y durable. Tomo mujer, porque creo llegada para mi la hora de ser amado y amar, y mi afecto no sera ciego, sino que por el contrario se envanecera de ser inteligente. Si no me engaño, tengo algunos años mas que usted.

-Quince-insinué con presteza.

—Tengo algunos años mas que usted y se puede har en mi experiencia; pues bien, yo puedo asegurar a usted que los jovenes no saben amar, que antes de los cuarenta años nadie puede vanagloriarse de saber el a, b, c del arte de hacer felices a las mujeres, yo lo se todo...

Se había ido acalorando poco a poco, y en el calor de la refutación había olvidado el acento meloso del exordio; pero en este momento adivino tal vez en mi sonrisa el temor que yo sentía de que hubiese tenido tiempo de olvidar aquel arte de a, b, c, a los cuarenta años, porque bajando la voz y en el tierno y cariñoso acento de antes, repitió:

en la flor de la edad. Yo leo en su cara que, aun cuando mas joven que yo, se cree viejo; envejezca usted de veras y tendra la misma opinión que yo. Es el defecto de la nueva generación, el querer ser decrépita. La naturaleza ha designado al hombre un periodo de vitalidad, en parangón de la cual nuestras dos edades juntas hacen apenas una floreciente virilidad. La fisiología de las plantas y de los animales ha demostrado que toda criatura viviente puede subsistir en buenas condiciones ocho veces el tiempo que emplea en lograr todo su desarrollo. El hombre no se forma hasta los veinticin co años: saque usted la cuenta. Son doscientos años de prueba que la humana impaciencia ha logrado re-

ducir a la mitad. Pero yo no soy impaciente, gozo de buena salud, porque he gozado del mundo con metodo espero vivir todavia muchos años y ver a mis hijosvarones en el ejército ó la Hacienda publica y dar a mis hijas maridos que se me parezcan.

Sonrei con malicia. Era la primera alusion à mi Laurita, pero no paso de ahi. Estaba contentisimo del papel que habia puesto en sus manos y no queria cambiarlo por otro. Sin provocar abiertamente una refutacion, èl defendia su causa con gran tranquilidad, seguro de ser comprendido, y yo casi me arrepentia de no haberle plantado de patitas en la calle.

-Supongamos—añadió después de una pausa, por complacerle—supongamos que me dé una docena, y, en fin, supongamos que un accidente imprevisto me ocasione la muerte antes de tiempo y arrebate a mi familia al mas amoroso de los maridos y de los padres, el daño relativamente a la desgracia seria irreparable para mi solo.

Bajó la voz, y con aire modesto dijo:

-¡Soy rico!

No sabia como rebatírlo en el campo de los razonamientos abstractos, todo cuanto podía oponer era un pero...

-Me alegro-repuse-pero...

Creyo que deseaba mas explícitas explicaciones y remacho su último argumento.

—Soy rico, y no me envanezco de ello, porque mis riquezas no las he ganado yo, de todos modos, gracias a mi buen padre, soy rico, poseo ochocientos mil francos, casi todos en titulos de la deuda pública y en fincas. Si fuese necesario, asegurare mi vida en favor de mis herederos. No tengo la necia idea de creer que me morire en cuanto la asegure, por el contrario, se, porque asi me lo enseña la estadistica, que el que se asegura tiene la probabilidad de campar mucho mas, y que

solo por esto, las sociedades de seguros reparten gordos dividendos. Pero puedo morir de una caída de caballo, puede matarme un rayo, si bien mi casa de la ciudad y la del campo estan provistas de para-rayos. puedo morir en un choque de un tren...

-Podemos - interrumpi gravemente - ser pillados desprevenidos en una noche serena y ser muertos y sepultados en un instante por una teja que nos caiga encima.

—Por esto—prosiguió sin descomponerse—me propongo asegurar la vida; y lo haré la víspera de la boda. Sera una especie de dote que daré a la novia, la cual deberá entrar en la casa conyugal con su ajuar de niña y nada más.

Esta vez creyó de verdad haberme subyugado, porque me plantó los ojos en la cara como un acreedor.

Deje durar el silencio lo suficiente para que mi adversario perdiese un poco de aplomo, luégo dije tranquilamente:

-Estoy aquí discutiendo teorias, de las cuales no veo la aplicación.

—La aplicación, la aplicación... la aplicación, vamos a ella. Usted tiene una hija que me gusta; me gusta mucho, me gusta demasiado, me gusta tanto que quisiera casarme con ella. No conociendo a nadie que me presentase—dijo con humildad—heme aquí francamente; como el negocio es de tanto interés para mi, he querido tratarlo en persona. No ignoro que corren por el mundo opiniones contrarias a mi felicidad y quiero defenderla yo mismo.

Hablaba con gravedad desusada, no parecía el mismo hombre de antes, cuando añadió

—Si despues de estas explicaciones hay algo de ex traordinario en mi conducta, señor abogado, pongase usted en mi lugar y defiéndame.

Habiamos llegado al punto culminante, era hora de

causar una pesadumbre a aquel hombre audaz; lo encontraba simpatico y casi ya no me parecia tan osado. Estaba bien conservado; no era bello, pero sí de facciones regulares; si no los habia teñido, los cabellos que le quedaban eran pocos pero negros. Pense «, cuantos padres y cuantas madres se dejarian tentar por las ochocientas mil pesetas de patrimonio! Palacio en la ciudad, palacio en el campo, fincas, títulos de la deuda publica... ¡Ay! cuantas niñas de diez y seis años perderían la cabeza l»

-En todo esto-repuse gravemente-solo veo de extrano la desproporción de la edad, que usted tome mujer a los cincuenta y cinco anos es una cosa naturalisima no habiendola tomado antes... pero sin duda usted ignora cuantos años tiene mi hija Laura.

-; Laura ! ¿ Se llama Laura ?

-Si; se llama Laura, Antonia, Maria, Eugenia, y no tiene mas que diez y seis años.

Pronuncie estas palabras de manera que debieran desconcertarle y en verdad parecióme un poco aturdido. Sin darle tiempo de reanimarse, prosegui:

—Viendola en paseo del brazo de su padre cuando juega a la señorita puede engañar, pero es en realidad una niña, va a la escuela y viste la muñeca a hurtadillas.

Me oia con la boca abierta; una vez vencido el primer aturdimiento, los diez y seis años de mi hija no le desanimaban ya: por el contrario, parecía extasiarse a cada palabra y volvía á darme enojo.

-¡Diez y seis años!—murmuro cuando guardé silencio, viendo que mis palabras sólo lograban avivar su fantasia amorosa...—diez y seis años son pocos. . cuando no bastantes. Por esta vez creo que bastan. Como dice usted muy bien, la señorita Laura esta muy desarrollada. Viendola en pasco, no se le darían diez y seis años. Sin embargo diez y seis años cumplidos se entiende que significan diez y siete para el dia de la boda. Pues bien, por mi tanto mejor, nada tengo que oponer!

-Siento contradecirle -interrumpi fastidiado-pero debo limitarme a agradecerle el honor que quiere

usted hacer a mi hija.

—Un momento; no me diga usted que no, sin dejarme hablar. Usted mismo decia, poco ha, que encuentra naturalisimo que yo tome mujer.

-Ciertamente .. y anadiré que en su lugar la qui-

siera de cierta edad.

—Perdone usted, pero haria usted una tonteria A mi edad no hay otro remedio sino escoger entre permanecer soltero o buscar una joven, no digo precisamente de diez y siete años...

- | Menos mal!

-Pero que no haya pasado de los veinte. Un matrimonio como yo le pretendo, tiene todas las probabilidades de ser felicisimo; una niña a esa edadno tiene todavía la cabeza a pajaros, no ha adquirido opiniones tontas, casi no tiene opiniones terreno virgen, pronto a recibir lo que convenga sembrar. Yo no obligaré a mi mujer a hacer lo que me plazca; pero haré a mi mujer como me plazca que sea; esto es, feliz. Y para que una mujer sea feliz me parece que debe ser afectuosa, modesta, casera y enamorada... del marido. ¿Me equivoco? A los dicz y siete años es ya una felicidad el entrar en posesion de un manojo de llaves; jugando a hacer el ama de casa, la nina se enamora de la casa y convierte en costumbre el amor conyugal. Una felicidad comenzada bajo estos auspicios debe desafiar el tiempo à despecho de teatros, libros y amigas; porque, digame usted, ¿ qué falta á los matrimonios mal avenidos? Falta marido. Las costumbres. la curiosidad, la inquietud de los jovenes del día hacen que en la mayor parte de los matrimonios el marido este ausente. La mujer abandonada se entrega por desesperación a los libros y a las amigas. Y si alguna vez se engaña y por exceso de desesperación se da tambien a algun amigo, ¿quien tiene la culpa?...¿ Son-rie usted, señor abogado? prueba de que tengo razón.

— No anda usted descaminado; dice usted cosas llenas de sensatez, pero no puedo contestarle sino que por ahora no pienso en casar á mi hija...

-Està bien, esperaré... puedo esperar.

Lo mire a la cara como si mirase un portento el adivino lo que pensaba y añadió:

-No digo que tenga tiempo que perder, pero por complacer a usted esperare... Vamos a ver ¿ cuanto tiempo quiere usted que espere .. un año, dos años?...

—Se sale usted de la cuestion, señor mio; no quiero obligar a usted .. Si me hace el honor de pedirme mi opinion abstracta acerca de su matrimonio, yo se la doy desnuda y cruda. Los razonamientos con que usted dehende su causa son especiosos, son bellos, hacen, como nosotros decimos, efecto: pero a quien busca el fondo, aparecen tal y cual son, sofismas de la impotencia.

En poco estuvo que no le encolerizara esta última palabra, necesito de toda la fuerza de su voluntad para rechazarla tranquilamente.

-Impotencia, no , todo lo que usted quiera, señor abogado : pero impotencia, no ; estoy en sus manos, maltrateme, si lo desea , pero no ofenda usted las verdades fisiológicas...

—No he querido ofender la fisiología, y si la he ofendido sin saberlo, le pido mil excusas —proseguí diciendo;—daba a ustud, pues, mi parecer abstracto, y es que el matrimonio debe ser comunidad de ideas, de instintos, de necesidades, de aspiraciones, de sentimientos cimentados en el amor. La desproporción inmensa de edi des crea, casa siempre, un iones ficticias en que ha de ser, à todo sacrificio de una parte, o todo condescendencia de la otra...

—Un poco de sacrificio de una parte—interrumpe con meloso acento;—un poco de condescendencia de la otra.

—Si luégo me pide usted la mano de mi hija—prosegui sin escucharle—le dire que yo no dispongo de ella como de una mercancia, y que si dispusiera, me gusta hablar con franqueza, no se la daria.

—¿ Y es usted de opinión de que ha de faltar algun padre que quiera entregar à su hija a un hombre como yo, sin gastar un real...? porque yo no quiero dote...

—No es eso lo que digo, creo por el contrario que no han de faltarle a usted, pero le aconsejo que reserve usted para lo último, como lo hace hoy, el argumento de la dote. Dotar a los hijos aun cuando cueste un sacrificio, es un derecho que los padres estiman en mucho, es una satisfacción a la que no quieren renunciar.

Mirôme como quien tiene grandisimos deseos de contradecir un pensamiento optimista, pero yo le mirê fijamente y entonces él se inclinó en silencio.

—Tal vez—dijo lucgo con frialdad—cuando la seño-

rita Laura sepa..

-, Mi hija !-- interrumpi levantandome--no sabra nada, esta en una edad que no me obliga en lo mas minimo à prevenirla.

Con tan explícita declaración le di un golpe mortal.

--Es singular-murmuró. Usted dispone así de la

voluntad de su hija sin consu tarla siquiera.

-Dispense usted, pero yo no dispongo de nada; de para que pueda hacer a su tiempo.

pero con juicio, su felicidad.

-La felicidad -dijo sentenciosamente aquel obstinado-no se presenta casi nunca dos veces. Tengo conciencia de hater feliz I la señorita Laura: pareceme que no habia mal alguno en hacerle conocer mis intenciones...

La señorita Laura—repuse con calma—hace dos anos todavia se daba por contenta casandose con papa. Diga usted si debo tomarme el trabajo de llenar su cabeza con tan extraño proyecto.

— Queria casar con papa!—exclamo con alegría aquel enamorado testarudo — Quería casar con papa!..

-Dispense usted-dije para cortar su extasis-olvi-

daba que me esperan...

-Volvere pronto-dijo -Pienselo usted.

Me tendio la mano, la tomé un instante; se inclinò, me inclinè, y desapareció

Al quedarme solo, sentime como agobiado bajo el peso de una desgracia inmensa, que mis fuerzas paternales no blistablin a soportar. Corri a depositar todo mi desconsuelo en el corazón de Evangelina.

## Ш

La idea de que Laurita a los diez y seis anos hubiese provocado la amorosa locura de un viejo solterón, y sobre todo la de que yo me afligiese de ello como de una desgracia que había tocado en suerte a nuestra niña, la ponía de tan buen humor que no cesaba de reir.

-Haz de modo que le conozca-decia, - cuando vuelva me advertiras para asomarme a la ventana y verle pasar. ¿ Por que no te ries tú tambien?

Intentabalo, pero sin resultado. Pareciame que el viejo pretendiente permanecía alli, en cualquier rincon del cuarto, y que movía la cabeza riendo mientras decia. «Tú te ries, pero tanto da, yo me casare con tu hija.»

-Riete-insistia Evangelina.

—¿ Que quieres que le haga? no puedo; me siento humillado por nuestra Laura, me arrepiento sinceramente de no haber estado bastante descortes con aquel imbecil, porque en suma casi ha salido el triunfante de la discusión.

-Pero no le has dado la niña.

-Lo mismo que si se la hubiese dado, puesto que se cree seguro de robarnosla; lo dice claro, que es rico, que esta bien conservado, que sabe por entero el

arte de hacerse amar. I aura no podra resistirle, està persuadido de ello... Vuelve, vuelve, viejo necio, yo te darè lo de irresistible...

Evangelina no pod.a mas, mis palabras no la dejaban conservar el equilibrio, reía inclinandose a un lado y otro como planta atormentada por el viento, y a un gesto mio de desesperación, abrio los brazos y cayo riendo descompuestamente sobre el sofa.

—Sean dadas gracias al Señor... ¿ como se llama?

No había reido tanto en su vida.

Me habia aplacado. Hubiese reido también con gusto, pero me esforzaba por sostener mi seriedad para que Evangelina se divirtiese.

- , Haber pensado seriamente en Laura!

— Y que hay de malo en ello?—interrumpio mu mujer.—para encontrar un pretendiente como le deseamos nosotros, tiene tiempo nuestra hija, pero uno como este no se presentara jamas.

-¿ Que sabemos? Empiezo a creer que por cada joven que llega a la madurez, existen por lo menos dos viejos bien conservados que esperan impacientes.

-Estoy persuadida de ello

—l a sociedad esta constituida asi—continue—los jovenes van en busca de las mujeres ya..... de otros, y los vicios atrapan a las niñas ¡Pero advierte... oye! Nuestra Laurita...

I nimudeor. I aurita entraba entonces. Con su perspicacia acosti imbrada comprendio que estabamos muy callados, echo una mirada en torno y sin darse aires de haber comprendido que nos fastidiaba, se dirigio a la querta opuesta para marcharse como habia venido.

-¡Laura!

Se detuvo en el umbral volviendome su carità sonriente, le hice un ademan que comprendio al instante v corrio a arrojarse en mis brazos. Cogiondola de la barba con cariño y sostenici dola a la distancia del largo de mi brazo, comencé, burlescamente, una especie de examen malicioso, que a poco, pensando en el ignorado porvenir de mi hija, trocose en profunda ternura y un poco despues en despecho. Y sin advertirlo dije « animal! » porque se me represento aquel viejo egoísta, que a dejarlo...

Evangelina volvio a reirse como si yo hubiese dado la senal, mientras nuestra hija iba interrumpiendo ora

à mama, ora à papa, preguntando:

-¿ Que ha sucedido ?¿ Por qué os reis?



## IV

Experimenté desde aquel dia un extraño sentimiento hacia mi hija una mezcla de respeto y de ternura como si al mismo tiempo se hubiese convertido en mujer y hubiese vuelto à ser niña.

l'ambien Evangelina pensaba de aquella manera:

propuesta de matrimonio, pareceme que no es ya mi nina, y cuando saco la cuenta y veo que el pretendiente puede casi ser su abuelo, me parece que ayer me la devolvió el ama.

Por no decir la verdad a nuestra hija, nos creimos obligados a inventar una historieta para satisfacer su curiosidad, pero Laura nos dio a comprender con su silencio que aceptaba nuestras palabras, como ya habia hecho otra vez encerrando en una caja su último juguete.

-Escribamos a papa-dijo Evangelina.

-Se enfadará.

—Al contrario, le divertira la ocurrencia, ¡pobre viejo!

¡Pobre viejo! ¡Ay de mi, si! el tiempo pasa y mi pobre suegro no era ya aquel abuelo vivaz que saltaba al rededor de los nietos; era ya un abuelo venerable, si bien el no quería convenir en ello y apenas admitía la suposición de que comenzaba a declinar. Había pasado de los sesenta y conservaba la última flor de su canicie, esto es, su franco buen humor. Trabajaba todavía para no darse por vencido; para no provocar a la muerte, según decía, a visitarlo antes de tiempo; la hilandería de Monza era su castillo y desde algún tiempo salta de mala gana temeroso de ser atrapado en algún lazo.

En compensacion a las visitas que tanto nos hacia desear, enviaba frecuentes cartas a su hija, a su yerno y sobre todo a su nieta. Había hallado no sé dónde cierto estilo, sencillo. ligero y malicioso que le era natural y que aprovechaba a la primera sin empacho. Cuatro carillas de una letra metida, no bastaban a agotar muchas veces su jocoso humor, se traslimitaba hasta una posdata escrita en los margenes. Confidencias, consejos, festivos sermoncitos que escribía a Augusto, y sobre todo planes para el porvenir. Si, el amable viejecillo aseguraba a mi estudiante en leyes en la Universidad de Pavía, que había de llegar un dia que lo pasarían juntos. «El porvenir es de quien sabe esperarlo.» Esta frase era para el toda la filosofía consoladora de la vejez.

Naturalmente, en el epistolario del abuelo había tambien un lugarcito para Laurita, pero casi un lugarcito, tres paginas en junto. «No se que escribirte, decia excusandose por dejar una pagina en blanco: he olvidado como se escriben las cartas á las niñas; en mi tiempo la educación de las señoritas era ya compli-

cadisima y a poco que haya empeorado, como todo, corremos el riesgo de cometer un desproposito cada cuatro palabras.»

Cuando le escribi lo de la demanda de matrimonio

del señor de Liberi, ocurrió como lo esperaba.

—No bastara un volumen a contener su ingenio, lo veras—habia dicho a mi Evangelina—veras cómo viene a Milan.

 Y querra ver de cerca al pretendiente, no hay sombra de duda.

In efecto, vino, y parecio que habiamos adivinado todas sus intenciones, porque al entrar en casa inesperadamente, estaba chispeante y deslumbrador como un fuego artificial. Su primera pregunta fué:

-, Donde esta?

Creimos que hablaba del señor de Liberi, el, por el contrario, queria ver a Laurita, y cuando supo que hasta las dos estaba en el colegio, repitio con maravillosa ingenuidad.

— En el colegio ? ¡ l'sta en edad de casarse y me la mandais al colegio!

Se asomo a la ventana a ver si por casualidad Laura atravesaba el patio de casa, luego miro el reloj para ver la hora, sin verla, despues volvio a mirar la hora y por fin dijo:

-¿Y cómo esta Augusto?

-Muy bien.

—Me escribio anteayer, pero estudia demasiado, quiere matarse esc pobre chico!... ¿Que necesidad de estudiar tanto para los examenes? Yo se lo recomiendo siempre los examenes se hacen como se puede; se sale bachiller, y despues se llega a ser famoso abogado.

Me puso una mano sobre el hombro para advertirme que hablaba... y prosiguió:

- Vuestra carta me sugirio un magnifico pensa-

miento; a esta niña hay que sacarla del colegio, es hora de buscar.e marido... lo que me admira es no haberlo pensado antes.

-¿ Querías casarla à los quince años ?

-Casarla es una cuenta, pensarlo otra; paréceme que si hubiese pensado en esto para desechar la melancolía...

-¿ Estas melancolico ?- pregunte con incredulidad El levantó una mano y comenzó solemnemente

—Hijo mío...

Pero se arrepintió al instante y terminó con una carcajada en los brazos de su hija.

-¿ Y que hace Laurita en el colegio?

-Estudia...

—¿ El arte de hacer feliz al abuelo se lo enseñan en la escuela ? ¿ Esas cartitas francesas que me envia las escribe tal vez en el colegio ? Sabe historia, sabe tocar el piano, sabe cuentas... ¿ que mas estudia ?

-Las jovenes de hoy deben aprender historia natural, fisica, geometria, quimica, aleman y alguna otra

cosa.

Levanto los ojos al cielo para llamarlo por testigo de cuanto queria decir, y dijo una herejia. Dijo (el cielo se lo perdone), dijo que para tener hijos, las jóvenes no tienen necesidad de saber química. Y en esto, no preguntaba por el señor de Liberi, y yo que estaba impaciente de ver a mi suegro victima de las convuisiones de la hilaridad, fuí el primero en presentarle tan sabroso argumento.

-¿ Y el señor de Liberi? No olvidemos al señor de Liberi.

lmagine que me iba a interrumpir con una salida de buen humor; pero como mi suegro esperaba una explicación acerca de mi acento un tanto chancero, hube de añadir:

-¡Ah!¡ cuanto nos hemos reido!

-¿ Ha vuelto ?-preguntó sin reirse.

-Todavia no, y me asombra. a su edad no hay tiempo que perder...

Mi suegro esta vez me interrumpió en seguida

-¿ Cuantos años tiene?

—Ya lo hemos escrito, cincuenta y cinco cumplidos. Me miro a la cara y sentenció severamente:

—Á los cincuenta y cinco años todavía el hombre es joven, a los cuarenta suele ser muchacho.

Le interrumpi con desenfado, diciendo

—¿Y à los diez y seis?

- —A los diez y seis –prosiguio el viejo serenandose y sonriendo—a los diez y seis años una niña es niña o... mujercita, segun los casos. Laura, por ejemplo, es una mujercita y es preciso buscarle marido muy pronto.
  - -Démosla al señor de Liberi-insinué.
- -Deja en paz al señor de Liberi. ¿Que te ha hecho el señor de Liberi ?
- —Me ha pedido a Laura por mujer y yo propongo que le contentemos todavia es joven, esta en la slor de sus cincuenta y cinco años contados... la desproporción de edad no le causa miedo...

—Precisamente esto es lo que mas le seduce—murmuro mi suegro, como reprendiéndose,—la infancia nos atrae a todos; cuando los cabellos comienzan a encanecer, las semillas de la juventud y del amor...

Convenia un poco de silencio tras de esta reticencia filosofica, pero tal vez nosotros lo prolongamos demasiado, porque el anciano se echó atras, nos miro a la cara, y por esta vez se rio de modo y manera excesiva, declarando que las ninas de diez y seis años son la verdadera calamidad de la gente calva ó cana. El que bajo la calva o las canas conserve dos dedos de juicio, debe sobreponerse y resistir a la tentación, el señor de Liberi era un asno calzado y vestido que

confundia el instinto con la necesidad y su propia flaqueza con la propia entereza.

-Pero si hay que compadecerlo-se apresuró a decir-si hay que desengañarlo con gracia, me encargo yo, puesto que...

De cuando en cuando dirigia una mirada al patio, a traves de los cristales; de pronto se interrumpio mientras un rayo de luz cruzó por su frente.

-¡Ahi esta!-murmuró apoyando la cara contra los cristales... —¡Cuanto ha crecido!; cuan bella esta! Pero, ¿quien es el señor que la acompaña?

Era el señor de Liberi, siempre saltarin y desenvuelto y siempre acompañado de la música de sus botas,
la cual llegaba hasta nosotros, andando junto á mi
hija, que sin sospechar perfidia en un hombre de su
edad, hjaba en el sus inocentes opillos, mientras el decía... ¿ Qué le decia ?... Y la criada...; Estúpida criatura! Ilela ahi que llega tranquilamente, dirigiendo la
última mirada y terminando la ultima frase del dialogo al portero.

Un momento despues, Laura entro a la carrera a traerme una noticia; pero a mitad del camino vio al abuelo que esperaba con los brazos abiertos, se desvió y fué a él primero.

- -Hay ahí, un señor... viejo-dijo cuando pudo salir de aquel abrazo.
- —¿ Quien es ese señor viejo ? ¿ Que decia ? ¿ Por que te seguia ?
- Es el mismo que vimos en los jardines, ¿lo recuerdas? Aquel que llevaba las botas cantarinas... Ayer al salir del colegio le encontre por la calle y me saludo; hoy por casualidad venía a verte, subimos en el omnibus y también el subió. Nos encontramos sentados de frente... ¿La señorita de Placidi?—me preguntó.—Si señor, respondo. Despues el ómnibus se detiene, él

baja, me ayuda a bajar y deja que Margarita se arregle sola.

Ahora esta ahi, te espera para hablar de un negocio importante.

-¿ Cómo lo sabes ?

—Me ha dicho el, que tiene un importante negocio contigo, me parece un poco charlatan y algo curioso, queria saber si voy con gusto al colegio... al saludarme me dijo que me conservara siempre así... siempre así... ¿Cómo?

Mi suegro po quiso oir mas y se dirigió al encuentro del señor de Liberi - temiendo que hiciese una de las suyas, le segui.  $\mathbf{v}$ 

No se desanimo en lo mas mínimo al ver comparecer dos personas en vez de una; nos acogió con una cortesía, con una sonrisa, y apenas estaba a tiro, se apoderó de mi mano.

-Mi suegro-comence à decir...

— El abuelo '—exclamo él.—Lo habria adivinado, es su retrato.

Con este embuste atroz ponia fuera de combate un adversario, pero irritaba al otro; por lo cual añadio, volviéndose à mí:

- ¡Cosa mas rara!... que pueda parecerse uno a muchas personas, que luego juntas no tienen sombra de semejanza!

ldmiti concisamente que era extraño y rogue al señor de Liberi que se sentara.

—El señor —dije a mi suegro, como informandole por vez pri nera —el senor nos ha hecho el honor de pedirnos la mano de Laurita.

Pero era inútil proseguir, porque mi suegro, todavía preocupado de su semejanza con mi hija, daba a entender con la cabeza y la sonrisa, que estaba perfec tamente enterado de todo, y que se hallaba dispuesto á compadecer en todo caso.  Vengo por la respuesta...—dijo el señor de Liberi, dirigiendose directamente a mi suegro.

—La respuesta...—balbuceó el pobre hombre, embarazadisimo al tener que devolver una aflicción en cambio de una lisonja—la respuesta... no debe ofenderle... Nosotros comprendemos... yo lo comprendo muy bien y se compadecer... a nuestra edad.. se lo decia poco hace a mi yerno... la infancia nos atrae...

El señor de Liberi parecia sufrir grandisima angustia; le habia penetrado una espina en parte muy sen-

sible... no podía permanecer quieto...

-Perdone usted - decia... Pero mi suegro no era hombre que se dejase interrumpir cuando tomaba el hilo de la conversación.

—Usted perdone... replicaba;—Laura es realmente una niña, si bien parece una mujercita; al verla no es posible pensar en este matrimonio seriamente. Figurese usted el porvenir, dentro de pocos años nosotros seremos viejos: cuando Laura...

Esta vez no pudo resistir el señor de Liberi.

- Cuantos años tiene el señor?

-Comprendo lo que usted quiere decir-repuso mi suegro.—Tengo en efecto algunos años mas que usted, pero esto no importa, no somos todavía viejos ni usted ni yo; pero tenemos intención de envejecer, por lo menos la tengo yo...

-También yo la tengo, pero con el tiempo .. mien-

tras usted... perdoneme.

—Yo... perdone usted... a las niñas de quince años he renunciado hace rato... y usted debe renunciar también... créame usted.

Mi suegro al decir estas palabras no se parecia nada a Laurita: habia dado a su voz un toniilo impertinente, aunque de buena educación, y le brillaban los ojos bajo los parpados erizados de pestañas blancas, pero el señor de Liberi siguió impasible.

-Renuncio-dijo con gravedad, -esperare que ten-

ga veinte.

Mi suegro y yo nos miramos estupefactos ante aquella amenaza; luego nos reimos sin cuidar de miramientos. Rió tambien el señor de Líberi, pero solo porque cesaramos en nuestras risas; luego prosiguio

—Y como soy un caballero, me atrevo à esperar que el señor abogado no me querra cerrar la puerta de su

casa como a un chicuelo ó a un enemigo

¿ Qué contestar? que, al contrario, sus visitas nos

complacerian mucho...

- —Gracias—dijo levantandose de la silla—para otra vez le ruego me presente à su señora, ahora me marcho...
- —Crea usted, sin embargo...—empezò à decir mi suegro, enteramente calmado.

-Crea usted ... - dije yo.

-Crean ustedes-dijo el-que no desespero jamas porque sé esperar.

-El porvenir es del que espera-afirmó sentencio-

samente mi suegro.

- -Con que, hasta la vista.
- -Hasta la vista.

Enfilò la puerta seguido por nosotros, cruzo la estancia sin volverse, y a la puerta de salida se volvio, incli-

nóse y desapareció.

Un momento despues atravesaba el patio a paso de conquista, y levantaba los ojos a la ventana, sin duda por si veía a la damisela de sus pensamientos. Nos apresuramos a retirarnos temiendo que nos viese, y yo dejando caer mis brazos cuan largos son delante de mi suegro, que me miraba con la boca abierta, exclamé:

-Mi hija esta condenada, no tengo esperanza de salvación.

-- Qué estas diciendo ?

—Digo que el hombre es capaz de esperar cuatro años y de casarse el destino lo quiere.

Algo de mi supersticioso destino habia penetrado en

el animo del pobre abuelo.

- -Veremos esto tambien-decia. Es imposible que Laura este cuatro años sin encontrar marido. Se lo encontraremos, es preciso encontrarlo en seguida... yo te ayudaré.
  - -¿ Estando en Monza?
- —¿ Que estas diciendo ? Por poco que me tientes soy capaz de plantar la hilanderia para refugiarme en tu casa como un invalido... ¿ Me quieres ?
- -Ven-exclamé solemnemente-ven a repetir esas palabras delante de tu hija y de tu nieta.

Y lo arrastre conmigo. El me dejo hacer riendose.

## VI

A fuerza de invocar la palabra empeñada y de repetir que el hombre se debe a si mismo, no ya en la
vejez sino antes, un poco de reposo en el seno de la
familia, mi suegro se decidio a escribir a su tenedor
de libros, confiandole el cargo de atender a todo y de
arrendar ó vender la hilandería. En el momento de
entregarme la interesante carta para que yo la dirigiese à Monza, soltó un suspiro y me dijo claramente en
la cara que todas mis instancias y todas las monadas
de su hija y hasta su palabra empeñada no bastarian a
impedirle la marcha si no fuera por...

-¿ Por Laurita?...

—No, por una idea, por un capricho que me ocurre. No quiso decir mas y pareció acomodarse con bastante resignación a su nueva vida. Pero por la noche

de aquel mismo dia me dijo:

Es extraño, paréceme que hace un año he renunciado a la hilandería, no he sentido nunca como ahora la necesidad de marcharme. . pero, no lo dudes, me quedo... no por ti, ¿sabes? no por vosotros sino porque soy un egoísta, porque soy un impertinente, un desvergonzado...

No comprendia nada, y el se complacia en hacerme

devanar los sesos.

Me diran descontentadizo..., que lo digan, soy ast
 y no tengo yo la culpa. Tengo una idea muy atrevida,
 repetia—pero no te la quiero decir.

Tenía por el contrario grandes deseos de decirmela; pero era una idea tan atrevida la suya, que temía de-

cirla en alta voz por miedo de ser castigado.

Cuando menos lo pensaba, rompiendo el curso de otras mil bromas que prometían continuar largo rato, mi suegro se paró, y con insegura voz:

—Te lo quiero decir, vaya—dijo—vaya, te lo quiero decir lo que me he puesto en la cabeza es dar marido

a Laurita.

-¡Sepamoslo!-exclamé.

Me dirigio una mirada compasiva y añadió maliciosamente sin atender a mi interrupción

-Darle marido para que te haga abuelo. Tu no sabes lo que es ser abuelo y no puedes formar idea...

-Gracias-le dije con fingida gravedad,-tu premura me conmueve, pero no tengo gran prisa...

-Si tù no la tienes, la tengo yo.

- lu ya eres abuelo; ¿qué te importa?

Pero la luz que irradiaba en la cara gozosa del pobre viejo iluminó mi mente el gran secreto se me revelo.

- Bisabuelo!-exclame.

-Bisabuelo-dijo-bajando la voz. Quiero ser bisabuelo, tal vez llegue a tiempo, y Laurita no es capaz de bacerme penar.

Cuando esta idea entró en la cabeza de mi suegro, la ocupo por completo para reinar despóticamente manana, tarde y parte de la noche. Le llegaban de Monza noticias diversas y contradictorias acerca de la hilanderia de la que había sido prisionero toda la vida; no se hallaba comprador, se había encontrado, se había arrepentido Y mi suegro permanecía tranquilo y seguro de su suerte.

Se como terminara-decia,-el comprador insiste

para retardar su negocio y hacer valer su dinero. Á última hora llegara de prisa y corriendo, entre tanto... casemos á Laurita.

- —No tiene mas que diez y seis años—objetó mi mujer.
- -Cumplidos, casi diez y siete. ¿Por ventura, no te casaste tú à los diez y siete años?
  - -Perdona, papa, tenía cerca de diez y ocho.
- -No los habías cumplido. Veamos, ¿ que vida haceis vosotros ? ¿No teneis una noche para recibir, no vais à ninguna casa donde Laurita se dé à conocer. .?
  - -Vamos a casa del Caballero...
  - -¿ Y qué se hace en casa del Caballero?...
  - -Se habla, se juega, tocan el piano.
- —Laurita tocara a cuatro manos, yo cuidare de volver las paginas... ¿Cuándo vamos a casa del Caballero?
- —La casa de ese señor esta abierta cada día. En esa casa—prosiguió Evangelina—se halla siempre la mesa servida, una taza de case, un vaso de cerveza y uno de licor.
  - -¿ Las muchachas hallan marido allí?
  - -Alguna vez, si...
- —Me presentarás à ese caballero—concluyo mi suegro gravemente.

La casa del Caballero, como la llamabamos por abreviación, era en realidad la casa de sus amigos, a ella acudían en gran número en todas las estaciones del año.

El propietario tenía entonces los sesenta y cinco. Era un ancianito guapo, sin un pelo de barba en su cara; tan sólo había conocido en su vida pasada un enemigo, una enfermedad nerviosa que lo había maltratado sin lograr hacerle perder su habitual cordialidad con los hombres, ni la galantería con las señoras. Y la cordialidad y la galantería tenían para el extrañas exigen-

cias. Sentarse en el peor puesto, dar el brazo à las dos señoras mas viejas y afligirse de no poder remolear la tercera en los pasos dificiles; echarse encima bajo el ardiente sol de Julio todos los chales de toda una comitiva de damas, temerosas de resfriados, ofrecerse el primero a cruzar los caminos mas desastrosos para dar una noticia, escribir caligraficamente diez cartas de cuatro paginas para recomendar a una persona desconocida, sin fastidiar a diez amigos estas y otras empresas semejantes, eran su pan de cada día. Os daba las gracias si le dabais una pequeña molestia; si se la dabais muy grande, conservaba por ello gratitud eterna. Sacrificarse por el prójimo era toda su ambición, si no era su destino, ò su condena. Se lo dije una noche que despues de haberle ido a buscar a la estación, no se dió paz hasta que me acompaño a la puerta de mi casa.

—Caballero—le dije—usted expia alguna culpa horrenda "En otra vida. Dios sabe cuantas picardías me hizo usted! Pero ahora las he perdonado.

En casa del caballero mi suegro se proponta hallar el marido de Laurita!



## VII

El miercoles siguiente era día de gala para el Caballero. La vispera, a la hora de acostarse llegò un telegrama à decirle que el coronel Ipsilone, antiguo compañero de armas, à quien creia muerto en la batalla de Novara, llegaba a la una de la noche para volver a partir al amanecer.

Era preciso ir a buscarle a la estación porque el coronel lo decía claramente en ese lenguaje telegrafico que tanta semejanza tiene con el lenguaje disciplinario del regimiento. «Esperame en la estación.» Y luego, pensar que aquel pobre coronel escapado a la metralla pasaba tres ó cuatro horas en una sala de espera, que habia de estar cansado, tal vez enfermo, tal vez muerto de sueño, quién sabe! pensar todo esto y permanecer en la cama, no velar ni aburrirse también, sería un egoismo feroz digno de su vida pasada, y el Caballero, al volver al mundo, había ofrecido solemnemente al Padre Eterno, enmendarse.

Fué, pues, a la estación y encontró al antiguo compañero de armas encolerizado contra la administración del ferro-carril por un paquete que se había extraviado: al Caballero tocóle aplacar al coronel, buscar y encontrar el paquete y encargarse de hacerlo llegar a su dirección. Luégo después hubo de cenar sin ganas, en el cafe de la estacion: pero pago el. En suma habia pasado una magnifica noche.

Amanecia cuando el Caballero volvia a su casa.



No se frotaba las manos porque las tenia ocupadas con aquel lío empecatado, origen y causa de tanta cólera y tantas fatigas. Y no habiendo encontrado en tan temprana hora más que un cochero pacificamente dormido, hubiera sido cruel despertarle.

Convengamos en que fué aquel un dia felizpara el Caballero. Por una de esas inexplicables contradic-

natural generoso, intentaba la manera de persuadirnos de su coraje contra el coronel, lo daba a todos los diablos, pero la sonrisa le hacia traición, se leia perfectamente en su fisonomia la intima complacencia que sentia por haber pasado tan mala noche.

Ya estaban todos alli. Los fieles frecuentadores de la casa se hallaban bien en ella y acudian de los cuatro puntos cardinales, desaliando toda suerte de inclemencias de las estaciones rigurosas. Se marchaban a media noche, y el Caballero los acompañaba hasta la calie para darles las gracias por la molestia que se habían tomado.

La dueña de la casa ayudaba con mucha gracia al Caballero su marido a cumplir la misión que le había sido confiada en la tierra, soportando con desembarazo su parte de molestias.

Ya estaban todos alli. El viejo mayor, reposado, dando à la comitiva ordenes y contraordenes que solo el Caballero seguia por todos, el abogado M... mi buen colega, muy conocido en los tribunales por su elocuencia, no menos que por su abultado abdomen. el lindo Arturo, joven empleado que tenía de si mismo alto concepto; el señor A, la señora B, el conde C y las otras letras del alfabeto.

Mi suegro empezó por causar inmensa alegna al dueño de la casa, luégo dio una vuelta por el salón para declararse a su vez alegrísimo de haber hecho conocimiento con todos aquellos señores; despues de esta iniciación se encontraba dueño de hacer su gusto, esto es, de marcharse a pascar por el jardin ó al comedor a fumar. Se decidio a meterse en una butaca desde donde pasó revista a todos los jóvenes sin perder de vista à Laurita, la cual estaba de pié junto al piano en un corro de muchachas de su edad que hojeaban música, amenazandonos con la audición de varias piezas a cuatro manos. De vez en cuando mi viejecillo me llamaba para preguntarme:

-¿ Quien es aquel joven alto y rubio, de los lentes. que vuelve la espalda á las niñas?

-Es el lindo Arturo; viene sin duda para provocar un rapto, pero esas pobres miñas no tienen bastante energia para llevar a cabo semejante empresa!

- Y aquel que lee, quién es?

-Es Pablo, un buen muchacho viene a leer la Gacela bajo la protección de su mama: así a lo menos, una vez por semana, se informa de lo que pasa por el mundo.

- Y los otros seis días?

-Estudia, pinta, toca el piano y se averguenza me temo que hace versos, pero no estoy seguro de ello.

-Será preciso preguntárselo.

-Guardate de ello: espiraria a tus piès...

-¿ Y por qué viene ?

- Porque viene su madre; aquella viejecita que tiembla en aquel ángulo.

-No me gustan los timidos-murmuraba mi sue-

gro. Y volvía a mirar por aqui y por alla...

A poco, en el hueco de la puerta, en el fondo de la sala, apareció à nuestros ojos una visión.

-¡ El señor de Liberi!!-balbuceé.

Se adelantó rozandonos fingiendo no habernos visto, se dirigió a la señora de la casa, siempre seguido del Caballero, se hizo presentar a las señoras, saludo gravemente a los señores, y, pasando por delante del corro de las niñas, parecióme que lanzaba una mirada como quien tira un lazo cuando se tiene mucha practica. Entonces alguien suspiró dentro de mí

-¡La cogió!

Mi suegro y yo nos mirabamos cara a cara.

El señor de Liberi, que perseguia a mi hija hasta entre las paredes de casa de mi amigo, nos parecía a los dos uno de esos personajes fatales que figuran en las novelas antiguas.

¿Pero cômo aquel hombre había logrado introducirse en aquella casa?

La explicación que me dio el Caballero debía llenarme de terror supersticioso, porque se veía claro que un destino fatal favorecía los designios del viejo enamorado. Figurense ustedes que el paquete, el pernicioso paquete que el Caballero había traido con sus propias manos por encargo del coronel Ipsilone, iba dirigido precisamente al señor de Líberi!

No pudo retardar un minuto el cumplimiento del encargo (decia); ¡queria acabar con aquel engorro! El Caballero habia ido hasta la puerta de la casa de Liberi y alli habia dejado en manos del portero el paquete y una tarjeta con una mentirijilla escrita con lapiz: «El caballero tal de tal, por encargo del coronel lpsilone...»

El señor Libero de Liberi, que conocia su deber, se dirigió despues del medio dia a casa del Caballero con el pretexto de darle las gracias, y habló del abogado Placidi como de un antiguo amigo.

—Los amigos de mis amigos...—comenzo a decir el Caballero empujado por su destino y por el mio.

El señor de Liberi le ayudo con gracia a terminar el viejo proverbio y se hizo convidar a los famosos miercoles.

Se comprende lo restante, para no perder tiempo, el atrevido viejo comenzaba la misma tarde.

Era preciso verlo para formarse una idea de su descaro. Una hora después de su entrada habia estrechado otra vez la mano a todas las señoras sin descontentar á los hombres.

Tenia siempre a punto un repertorio de anécdotas y de charadas, y el raro dón de aquella extravagante seriedad que tanto hace reir.

Toda aquella gente que todavía no le había visto la cara a la luz del sol, estaba pronta a abrirle el corazon.

Triunfaba modestamente, y yo, que no le perdia de vista, lo ví mas de una vez recoger con una sonrisa los homenajes de la reunión, y deponerlos con una mirada a los piés de mi hija que no advertia nada

Las niñas abandonaron el piano para ver los juegos de manos, y el que los hacía era siempre el señor de Líberi.

Pero el piano no perdona. Á poco se oyó un acorde seco; era el lindo Arturo que se lamentaba del abandono en que lo dejaban.

Entonces se le acerco Pablo.

-Toque usted algo-le dijo el otro.

¡ Tocar Pablo delante de tanta gente!

Esta monstruosa idea le dio miedo, quiso huir, pero... ahi esta el ejercito de chiquillas que acude a la conocida voz del piano y lo rodea.

Alguien ha oído las palabras del bello Arturo y re-

pite:

-Sí, Pablo, toque usted algo.

Ay! Pobre Pablo!

Mira al rededor pasmado, no quiere decir sí, no puede decir no, esta preso, empujado contra su voluntad, se sienta y sus manos arrancan el acorde de la desesperación.

-¡En si bemol!-exclama una voz.

Me vuelvo, nos volvemos todos, es el señor de Liberi.

Se levanta, da la vuelta hacia la mesa de juego y con el pretexto de ponerse a la espalda del infeliz pianista, se mete entre las niñas hasta colocarse al lado de mi hija.

Pablo no oye ya nada, toca una galop vertiginosa como para aturdirse, toca con la cabeza baja mirando al suelo y toca muy bien. Luégo se levanta huyendo sin recoger los aplausos.

-Algo a cuatro manos-pide la dueña de la casa.

Pero la modestia es contagiosa y ninguna de las chiquillas quiere tocar. Entonces el señor de Liberi se vuelve a mi hija y cogiéndola por la mano

— Tocaremos nosotros a cuatro manos, ¿ no es cierto señorita?

Evangelina, ¡desgraciada! se ríe.

Mi suegro y yo, por el contrario, nos pusimos en pie de un salto y a la vez; el viejo pulpo empezaba a infundirnos terror.

#### VIII

El señor de Liberi, hagamosle justicia, tocò con gran seguridad, y porque mi hija algo asustada al principio, tocò un bemol que no estaba en la clave, le dijo que iba muy bien, pero que en la llave no habia mas que cuatro bemoles, despues de lo cual siguieron unidos perfectamente hasta la ultima nota.

Hubo una tempestad de aplausos de los cuales el viejo solterón no quiso recoger la parte que le tocaba para hacer este obsequio a mi hija, añadiendo por el contrario a las demas sus propias palmadas con gran tranquilidad.

Ocurrió luego que hubo un cambio de personas durante el cual mi hija se vió rechazada del piano para dejar el puesto a tres señoritas impacientes por tocar a cuatro manos.

Se oyò apenas...

-Tocad vosotras...

-No, vosotras.

Y la que se había retirado hacia atras por añadir un poco de mímica modesta a las propias palabras, fue dejada à un lado.

Las dos pobres niñas tocaron, tocaron y tocaron bien, tocaron fuerte para ahogar el estrépito de la conversacion, pero entre tanto nadie las oyo excepto tal vez la tercera, que habia quedado en piè, y, volviendo las hojas, pensaba en la distancia que separaba a sus amigas del último triunfo.

El Caballero declaraba que el señor de Liberi era un pianista de primera fuerza, y el señor de Liberi rehusaba este honor, diciendo que todo el mérito pertenecia a mi hija; que en cuanto a el, hacía mas de un año que no tocaba el piano (¡doble merito!—observaba el Caballero); y que cuando se lleva la vida desordenada del soltero, no se halla tiempo para nada y basta una pequena hechicera para estimular el estro artístico.

Yo le lance un rayo con los ojos, pero estaba mirando a Laurita, que, distraída, no le veia. Por lo demas añadio que se proponía dedicarse al piano un peco más larde.

Diciendo las últimas palabras me miraba: yo le miré hiamente, y le dije a la callada, no; el se mezcló entre la multitud, y repitió: st.

Despues buscó la mirada de Laurita.

-Vé a correr al jardin si lo deseas-dije a mi hija. Se marcho, pero sin correr.

En seguida el señor de Liberi corto las bromas, y cogiendo del brazo al amo de la casa, lo llevó al jardin

Se oyeron muy bien los últimos acordes de la pieza a cuatro manos, que llegaba a su término, grandes aplausos, que las señoritas hicieron bien en no recoger, y luégo, silencio.

De pronto saliò uno diciendo:

- Que simpatico es el señor de Liberi!
- Cuantos años tendra?-preguntó otro.
- -Cincuenta y cinco nada mas-repuse maliciosamente.
- —, Representa sesenta!—exclamó una voz vengativa. Era Arturo, el lindo, que hablaba por vez primera, pero con poca fortuna, porque todas las señoras y señoritas que quedaban en la sala, protestaron a coro

diciendo que era una calumnia, que el señor de Liberi no demostraba tener mas de unos cuarenta y cinco años, más bien menos.

\* \*

Despues del triunfo de aquella noche, el señor de Liberi fue uno de los mas asiduos de la casa. Aquel era el teatro de sus glorias, allí lució uno a uno todos sus conocimientos, sin que nunca le hiciese traición el impaciente afan que destruye tantas empresas.

Imitaba perfectamente los varios ruidos de la siega, los bufidos de la locomotora y el canto del gallo, con tal perfección que lograba engañar a las inquilinas del gallinero; pero cuando después de haber estado todos callados para oir, llegaba de lejos, en el silencio de la noche, el canto de un gallito burlón, y se soltaba la carcajada, el señor de Líberi se ponía serio para declarar que no quería incomodarse.

En vano las niñas, las señoras y nosotros mismos, incluso mi suegro, le rogabamos hiciese otra vez el temporal con los ojos, ó los fuegos artificiales con la boca y con los brazos; él se evadía con arte superior y mudaba de conversación.

En suma, aquel recien venido era ya el alma de los miércoles del Caballero; su sombra no solamente oscureció, sino que borro hasta de la memoria otros tiempos que habían envejecido rápidamente, las figuras de un par de burlones de segundo ó tercer orden que tantas veces habían sido los únicos que se reian de sus mismas gracias. Estos frecuentaban la casa llevados de la fuerza de la costumbre, pero se habían vuelto singularmente graves, y por instinto se busca ban y sentaban uno al lado del otro. Así cuando el señor de Liberi hacía una de las suyas, intentaban que-

darse serios, mofandose de el mutuamente, pero en vano, al fin tenian que reir ellos tambien.

Con la mayor naturalidad, como había aprovechado la licencia que me arrancò «para venir a visitar a la señora, así aprovechó la intimidad nacida y crecida en casa del Caballero para trasplantarla à mi casa. Lo hizo con todas las precauciones que requiere una planta recien nacida, preparando primero el terreno y dandole después un buen tutor, mi suegro, así, despues de algunos días, podía vanagloriarse en mi cara de que nuestra amistad sabria desafiar las tempestades.

Nada de malo, digo, si hubiese renunciado a su loca idea acerca de mi hija. Pero no, por el contrario, abusaba de la hospitalidad y de nuestra tolerancia para insinuarse pertidamente en el animo de l'aurita, la cual reta a cada palabra suya y comenzaba a notarque tardaba en venir y que se marchaba demasiado pronto.

Pero, hagamosle justicia, si el señor de Liberi se ingentaba para gustar a mi hija, si alguna vez, en presencia de todos nosotros, le declaraba con acento bromista que estaba enamorado de ella y que se quería casar, no salió nunca de su boca una palabra que nuestra Laura pudiese tomar en serio.

Su proposito, que parecera por lo menos atrevido, si bien a mi me parecía impertinente, era este «enamorar a la niña de sus pensamientos, inducirla a no poder vivir sin el y obligar a los padres y al abuelo à

arrojarsela a los brazos por desesperacion.»

Para lograr todo esto, cuidaba y variaba mucho de trajes, de las mangas sacaba cuatro buenos dedos de puños almidonados y relucientes, se afeitaba y se hacia peinar todos los días por el peluquero. Así arreglado parecíame una ruina y habria gritado a mi hija: "Cuidado" pero a los inexpertos ojos de una niña ¿ qué parecería?

Hacía algo peor, el amigo de Liberi, por ganar a la novia; desacreditaba la juventud, se mofaba de los jóvenes.

Siguiendo una de sus teorias se llegaba a la conclusion de que pasada la infancia atravesamos los años en una especie de sonambulismo para despertar maduros para el amor hacia los cincuenta y cinco.

Su doctrina era, ademas, que los jóvenes del dia estan gastados, mortificados, descontentos de la vida y corren al suicidio.

-, Que vayan solos!-exclamaba -las niñas de buenas familias debian rehusar el acompañarles.

Y como aquellos golpes... así, en abstracto, no le parecieran bastante seguros, pillaba uno a uno a los muchachos que frecuentaban la casa del Caballero y la mía, y con ingenio felicisimo descubria sus flaquezas, los imitaba exagerandolos y nos hacia reir a costa de ellos.

Decia por ejemplo de Pablo:

-; Gran muchacho! Corazon noble, buen ingenio...
un poco timido...

Y diciendo estas palabras, los modales embarazados, el acento pausado, la sonrisa pidiendo misericordia y por fin los ojos del señor de Liberi eran los propios ojos de Pablo.

El astuto viejo despachaba de esta manera à sus adversarios con el ridículo sin acudir a la maledicencia.

Entre tanto pasaban los meses sin presentarse maridos. Mi hija, a mi ver, se hacía cada dia mas linda, gustaba a muchos y no disgustaba a nadie; pero todo esto inútilmente.

Á no haber sido por mi suegro, el cual perdía la paciencia, y por el señor de Liberi que no la perdía, los diez y siete años de Laura me habrían tranquilizado como tranquilizaban a su madre, pero con aquellos dos viejos al lado, el problema de un marido para mi hija comenzaba á inquietarme.

Alguna vez lo pensaba no sin terror, y para tener derecho de acusarme a mis propios ojos de tan intempestiva inquietud, empezaba por acusar à todos los padres del universo-mundo por la tardanza que ponen en buscar a tiempo un marido a sus hijas.

No eran pocas las jóvenes conocidas mías que no habian hallado marido. Me aparecian una a una; la resignada, la inquieta, la irascible, la ascetica y la sentimental, las rubias todas demasiado flacas o demasiado gordas, las morenas con el labio superior y la barba orlados de maligno vello. En tiempos fueron lindas mas, algunas de ellas, bellisimas y ricas: habían hecho todas sin distinción las escalas en el piano sin llegar a ninguna conclusión. ¡Pobrecilla morenal ¡Laurita mía! ¡si te debiera tocar la misma suerte! Envalentonados con mi nueva flaqueza, todos los enemigos de mi telicidad, enemigos viejos y cobardes a quienes había vencido con el trabajo y el amor, me mostraban ahora el puño de lejos.

"Tu ya no eres joven; tu ya no eres robusto como antes, gritaban; ya tus digestiones son lentas, tu vista se debilita y tu sistema nervioso està herido. Te estas muriendo a pedacitos; un dia te marcharas para siempre, pero consuelate, te haremos un magnifico funeral en el que intervendra todo el Foro Milanes."

Cuando la idea de mi proximo fin me perseguia haciendome ver a mi pobre criatura sola en el mundo sin casa propia, sin amor, ocurriame envidiar al fuerte señor de Liberi, el cual con quince anos mas encima estaba seguro de llegar à los ochenta.

-Es igual-decia yo-; es muy fuerte!

-, Lastima que no tenga diez años menos!-suspiraba mi suegro. —¿Diez años menos te parece que bastarian? Yo quisiera lo menos veinte.

Estas eran mis opiniones, las cuales el atrevido viejecillo iba destruyendo poco á poco.

\* \*

El tiempo pasa y el señor de Liberi envejece; a pesar del peine, del afeite y de los puños almidonados, à despecho del sastre, del peluquero y del dentista, por mas que haga, ande ó salte, aunque relampaguee con los ojos imitando el temporal y bufe como una locomotora, envejece y estoy contento de ello. Observo con amargo placer que después del temporal no llega à serenarse por completo, le quedan tres arrugas en la frente, y por el contrario ha perfeccionado su saber en la imitación de la lluvia y de los fuegos artificiales, porque le ha caido un diente. Pero cuando sobre aquella fisonomía descarada voy descubriendo los signos del tiempo vengador, no falta nunca alguna señora ó alguna niña, diciendo que el señor de Liberi se rejuvenece cada día.

¡Ay de mí! ¡También Laurita es de la misma opi-

-Esto no es nada-exclama imprudentemente el señor de Liberi-, habra que verme un dia.. | Què día ? Este es su secreto.

\* \* \*

Y el tiempo pasa, y de marido ni sombra. Si despues de tantos ascos hubiese que dar nuestra Laura a ese viejo bien conservado, ¿ no sería mejor darsela desde luégo? Como quiera que sea, el señor de Líberi nos da a comprender que puede esperar, porque la fisiología se lo permite, a pesar de la cual mi suegro dice que se lisonjea demasiado.

Pero apenas brilla tan hipocondriaco pensamiento, cuando es desechado. Todavia queda gran capital de buen sentido en nuestra casa, y Evangelina tiene la llave. Puedo todavia gastar un poco alegremente por algún tiempo, pensando que mi hija va a la escuela y que estudia historia y esta con los reyes Longobardos. Antes de que llegue a la epoca moderna se necesita tiempo, y yo no quiero que Laura vaya al altar sin estar enterada por lo menos de la Revolución francesa.

En el fondo, quien me obliga a pensar tanto en el matrimonio de mi hija, es el impaciente abuelo, aquel pobre viejo que no tiene tiempo que perder y lo sabe, por lo cual es todo ojos y todo oidos para recoger en casa y fuera de casa una mirada incendiaria o un suspiro asesino que sean dirigidos a l'aunta.

"Dios le asista" digo para mi capote; no quiero pensar mis en ello. Y el cielo no le asiste, y vuelvo a pensar en ello.



Fue en casa del Caballero, la noche de San Silvestre del año... Dejemos el año.

Como de costumbre, se habia reunido mucha gente para saludar con la copa en la mano el primer vagido del año naciente. Y digo vagido, no por amor a la metafora, sino porque aquel año se anunció con un verdadero vagido que nos hizo oir, a traves de la puerta de la sala, con voz de ventrilocuo, el señor de Liberi.

Tengo un confuso recuerdo de lo que le siguio aquella noche, recuerdo que el Caballero estuvo ocapadisimo en destapar botellas venerables y mandando que hiciesen circular los pasteles recuerdo que las niñas bailaron como locas, casi siempre entre sí, por no bastar ni aun los nuevos galanes reclutados entre los de la guarnición de Milán, y recuerdo tambien que alguien se sento delante del piano un poco antes de

las nueve y fué detenido allí a fuerza de gracias y pasteles, hasta las doce en punto. Cuando el reloj comenzó a tocar las doce, reinó de golpe un gran silencio, luego alguien intentó apostrofar al año espirante sin lograr decir mas que vé, vé, porque el vagido del año nuevo nos hizo soltar la risa à coro...

) recuerdo que reí mas fuerte cuando luego me contaron lo que hubiese dicho el tal à quien no dejaron terminar su composición.

«Ve. vé. vé, hubiera dicho, y no vuelvas jamas.»

Recomendación que Mil ochocientos y tantos no necesitaba.

No recuerdo mas sino que el señor de Liberi abrazaba las mas lindas jóvenes, que a pretexto de polka y de mazurca saltaba como un loco, que hablaba mas que de costumbre y a voces de la juventud frívola de nuestros tiempos y que perseguia a mi Laurita para hacerla reir cuando le permitia bailar con otros,

No recuerdo en verdad nada mas, hasta el momento en que al salir al aire libre para volver a casa, mi suegro, en vez de coger a mi mujer del brazo, dejo que nuestras mujeres (el decia así, nuestras mujeres), se adelantasen, y cogiendome con mucho misterio llevome en silencio algunos pasos y me dijo luego con sencilla solemnidad:

-¡Lo be encontrado!

–¿ Á quién?

-, Al marido de Laurita!... Es decir, su enamorado, que sera marido en cuanto queramos, lo sospechaba, pero ahora estoy cierto de ello, adivina quien es, pero es mútil, no lo puedes adivinar, es el último en quien habria pensado... ¡ Adivinalo!...

-¿Como quieres que lo adivine, si es tan difícil?

ademas, tengo tal confusion de ideas, .

-- Es Pablo!...

- Es posible! Pablo enamorado de mi hija!



Habia bailado Pablo y no lo advertí.

-Ha estado toda la noche al piano-me dijo;-no se ha movido i i un momento y lo he podido observar a mi gusto, he visto hacia donde se dirigian sus miradas mientras sus manos corrian por el teclado, he notado que su bondadosa cara (tiene bondadosa la cara Pablo), parecia una luminaria apenas Laura cesaba de bailar y se acercaba a darle gracias, y se oscurecia cuando Laura bailaba con el señor alto... ¿Quién es ese señor alto? Me lo han presentado, pero no recuerdo su nombre.

En el mismo caso estaba yo, me habian presentado tambien aquel señor alto, pero no atendí a su nombre.

-Decias que Pablo...

 l'ablo esta a punto de caramelo. . tengo las pruebas.

Pareciame que se vanagioriaba demasiado de su propia perspicacia, pero el estaba seguro y convencido.

- -¡l'aura'—dijo en voz alta, apresurando el paso-¿tienes tú mi pañuelo de seda?
- -, Yo, no '-repuso Laura sin detenerse pero bus cando instintivamente en los bolsillos.
- Ne parecia habertelo dado para vendar a aquel señor alto en el cotillón...
  - -Si, pero te le devolvi...
- —, Es verdad | Toma, si le tengo... le encontré! di o mi sucgio despues de registrar todos los bolsillos

Pero Laura continuaba buscando en su bolsillo, a pesar de que el abuelo le repetía que era inutil.

- -Es raro dijo l'aurita-no encuentro el mio, lo hi perdido...
- —Lo encontraras—dije yo pero no te desabroches el abrigo, hace frão y puedes pillar un resfriado.
- -No lo encontrara-murmuro mi suegro a mi oidose lo ha robado...

-¿ Quién ?

- —¡Pablo! Lo he visto con estos dos ojos Aprovechando el momento en que Laura había dejado sobre el piano su pañuelo, se apoderó de el haciendose en distra do, miró al rededor, fingio que se enjugaba en sudor para besarlo y lo ocultó en su bolsillo; despues se ha puesto tan palido, que yo he corrido a ofrecerle un vaso de vino blanco...
- -Eres un poquito distraida-decia entre tanto la mama-siempre pierdes algo .. también el otro dia perdiste un guante...
- Lo habré olvidado en casa del Cabaltero, se encon trará...
  - -Lo mismo decías del guante y no se encontró..

À la luz de un reverbero vi a mi suegro sobresaltado de gozo.

- También el guante!
- -¿ Creerás ?
- -¿ Tu lo dudas? Siempre él es el ladrón.
- -Pero tu Pablo es un impertinente.
- -Sera. los enamorados t midos son capaces de todo
- Y Laura?
- Laura no sabe nada todavía, de seguro; a su tiempo se enamorara tambien y los casaremos. Estoy informado; Pablo es un partido excelente; su madre no es muy rica, pero no tiene otro hijo él es ingeniero mecanico, estudia, trabaja y gana; esta haciendo fortuna, me lo han dicho.
  - Silencio!

Estábamos à la puerta de casa.

\* \*

Al siguiente dia Laura me pareció un poco mas tris te que de costumbre ; pero no me desanimé.

¡Sucede siempre así, pensaba, en el fondo de cada

alegría hay algo de amargo; preciso es aprender a beber, preciso es acostumbrarse a la vida!

No era de esta opinión el abuelo.

Aquel marido ha hablado, ó mejor dicho, ha hecho hablar al piano, ha tocado a tientas que significa secreto amor, y Laura lo ha pillado al vuelo, por eso esta triste. Nada de malo; los casaremos un poco mas pronto. En cuanto a mi, me resigno à darle marido sin que sepa la historia moderna. No ha estudiado, por ventura, un poco de química? Pues bien, yo sostengo que para dar hijos al mundo basta un poco de química.

La impaciencia le hacía hablar así.

Volvimos a casa del Caballero, después de muchas recomendaciones a Laura de que no olvidase el panuelo, y sin perder de vista a Pablo obtuvimos la conviccion Evangelina y yo de que en realidad estaba enamorado, y por lo tanto era el ladrón del pañuelo y del guante; pero también nos convencimos de que Laura nada sabía. Entre tanto ella miraba a Pablo a la cara, turbando su corazón, sin saberlo, y parecía imposible que un día pudiesen hallarse unidos uno a otro para siempre.

-Dejemosle hacer-aconsejaba mi suegro,-se entenderan.

-Si el no habla, no llegaran a entenderse nunca.

No había peligro de que él hablase. Había Hegado a ser maestro en el arte de tocar todo lo que Laura había tocado, en robarle los ramos y los alfileres, en seguirla con la mirada de lejos, fingiendo que leía la Gaceta, pero de cerca no osaba ni mirarla.

Obligado a sentarse al piano tocaba el acostumbrado secreto amor y sucesivamente el amor ardiente, el amor desesperado, pero le ocurrio a mi suegro hacerle tocar a cuatro manos una sonata con mi hija se moria de gana, pero no pudo vencerse, se declaraba incapaz, y

por fin, no sabiendo cómo excusarse, se recomendaba. ¿a quien ? al señor de Liberi que no se hacia de rogar.

¡El señor de Liberi sí que tocaba a cuatro manos con mi hija! Además se tomaba inocentes libertades, como por ejemplo darle golpecitos en la mano derecha por hacerla reir, o ir à tocar una nota alta que no estaba escrita, pasando audazmente por encima de las manos de Laura.

¿Y que hacía el desgraciado Pablo? Lo animaba, le decia «bravo, bravísimo», no se atrevía a decir «bravisima» ni siquiera «brava». Volvía las paginas y se tenia por muy feliz. Para llegar a Laurita ¡desgraciado! había tomado el camino mas largo: se unía instintivamente al señor de Líberi.

Cuando no era el primero en reir las agudezas del viejo rival, porque no había levantado a tiempo la cabeza, era su risa la nota mas alta en el coro de carcajadas.

Si por desgracia alguna chanza sabrosa del señor de Liberi, dicha en mala ocasión, había caído en tierra sin que nadie lo advirtiese, ¿ quien pensaba en recogerla ? ¿ Quién llamaba la atención del prójimo confiando en que el señor de Liberi la repitiese ? Y cuando el astuto viejo no quería ceder, ¿ quién tomaba el papel tonto de repetir la frasecilla aquella dicha por otro ? Siempre Pablo.

Se comprende bien que a ese paso no avanzaba gran cosa en busca de la novia; pero viendo al viejo amigo con tanta intimidad con la niña amada, pareciale adelantar mucho camino.

-Ese pobre chico-me hacia notar mi suegro-es capaz de tomar por confidente de sus penas al mismo rival. Es preciso que terminemos. Hay que invitarle el sabado.

—Ya le invité; vendra el proximo sabado; me lo ha prometido. Lo esperamos, pero en vano, luego supimos que habla llegado hasta la misma puerta acompañando al señor de Liberi, pero que a pretexto de jaqueca no se permitió subir las escaleras.

Sin decirme nada, mi suegro me condujo a una sala apartada, nos pusimos en acecho, a pesar de la oscuridad, detras de los cristales de una ventana. Estabamos callados no tardamos en oir en la acera de enfrente un paso regular y lento; despues, a la luz del gas, vimos pasar a Pablo.

Desgraciado! le gritamos a la vez.

Un suegro sintio la necesidad de aproximarse a la ventana y golpear el cristal con la frente.

Llego hasta nosotros la voz alegre del piano que cantaba victoria en la sala, bajo la presión de los nerviosos dedos del señor de Liberi.

X

Una noche, al entrar en casa del Caballero, senti que me tiraban de una manga en la antesala.

—Necesito hablar a usted—me dijo el amo de la casa.

-Estoy a las ordenes de usted-le repuse.

Pero el Caballero estaba, ante todo, a las ordenes de mi mujer y de mi hija, para ayudarles a dejar el manguito, el chal y el sombrero otros oficios no menos graves le esperaban en la sala, ofrecer un cumplimien to á las señoras, una silla al que estaba en pie, un asunto de conversación a los taciturnos; de modo, que despues de despertar mi curiosidad, me obligo a estarme sin satisfacerla mas de una hora. Pidiome mas tarde mil excusas, y después de haberse asegurado otra vez que todo iba perfectamente, que la conversación era animada, que las niñas hacían corro al rededor del señor de Liberi, y que el piano gemia por virtud de Pablo, comenzó así:

—Tengo un encargo delicado que cumplir con usted... le pido perdon si hasta ahora.. no es mia la culpa... si...

El exordio ofrecía un mal cliente. Sonrei para animarle, y quede escuchando el resto.

-¿ Recuerda usted haber visto en mi casa al señor

Lelli, un médico de regimiento, un joven de mucho talento...

-Le habré visto, pero no recuerdo...

-Vino una vez a mi casa, de paso: iba a Pavía para hacer oposiciones a una catedra de cirujia... ha ganado las oposiciones y dejara el regimiento... no tiene mas que veintinueve años.

El desorden con que el Caballero iba pintandome al doctor Lelli, prometía no un cliente bueno ó malo, sino un marido para Laurita. Busqué con la mirada á mi suegro, estaba allí, detras de Pablo, que se habia puesto al piano, le volvía las hojas del cuaderno de música.

Pablo tocaba una romanza muy conocida, escogida por ul no sin malicia. las palabras que se guardaba bien de pronunciar, expresaban precisamente el estado de animo de un joven embelesado, el cual quisiera decir mil cosas a su amada, y no atreviéndose, se recomienda sucesivamente a las cuatro estaciones del año y a los cuatro elementos para que desempeñen tan dificil embajada.

El doctor Lelli había sido práctico.

Es un joven estimable — prosiguió el Caballero hijo de un antiguo compañero de armas; quedo huérfano a los veinte años y todo lo debe a sí mismo. No es que este sin un real, no; por el contrario, tiene un pequeño patrimonio... ¿Pero, de veras, no lo recuerda usted... un joven alto...?

-¿Muy alto?

-Si, muy alto, pero no mucho, no; estatura magnifica.

-¿ Moreno?

- -Con bigote negro como los cabellos, ojos dulces...
- -Me parece recordarlo; ¿ y es medico de regi-

- —Lo fué hasta ayer; ahora es profesor de la universidad de Pavia.
  - -¿ Y qué ?-pregunté.
- -Pues, señor, que ese pobre joven ha visto a su Laurita, ha bailado con ella, se ha enamorado y quiere casarse. He dicho.

Cantaba el señor de Liberi en tono menor y todas las jóvenes le oían atentas.

-; Es posible! - dije-una noche ha bastado...

- Pocas horas son, pero para estas cosas deben hastar pocos minutos - afirmo el Caballero; - me escribe una larga carta que le daré a leer, si me lo permite.

En este instante cortó la frase y se precipitó a recoger el abanico de Evangelina.

-- No me atrevo a dar consejos en un asunto tan grave — prosiguió al volver junto a mi; — me limito a exponer los hechos. El doctor Lelli es joven, robusto, estudioso, tiene una posición que debe á su talento; hara con seguridad feliz á la mujer que...

—Laura en realidad es una niña—observé—no tiene mas que diez y siete años.

-Los diez y siete años de la mujer nunca han descompuesto un buen matrimonio.

Esta era también la opinion del señor de Liberi, el cual, ignorante de la nube que oscurecia el horizonte matrimonial de sus ilusiones, cantaba dirigiendo tiernas miradas à mi hija.

¡Pablo acompañaba todo esto!

Hice una seña a mi suegro, y vino; protegidos por el ruido vocal é instrumental pudimos ponernos de acuerdo. El doctor Lelli iría a hacer una visita al Caballero; nosotros nos encontraríamos casualmente allí en un día dado, y si el candidato gustase a mi hija...

## E dille-cantò el viejo loco-

E dille, o melanconica stagion dell'anno estrema. I amor che, in petto indocile, sul labbro trema.

Fue muy aplaudido despues de lo cual el señor de Liberi declaro que el protagonista de la cancioncilla era un imbecil, que las estaciones del año no sirven para decir a una niña bonita que se la ama; para eso se tiene la lengua en la boca...

- (t) en los ojos '-añadió prontamente mi hija. Entonces él separandose del piano, vino derecho hacia nosotros.

Creo que conoció el peligro.

— Los tiempos van mal — suspiro mi suegro, — el comercio, que es el verdadero termometro, nos lo advierte.

No he de deciros que nos advertia el comercio en boca de mi suegro.

# ΧI

Nos faltaba un paso difícii, advertir a Laurita para que al encontrarse con el doctor Lelli, se tomase la pena de mirarlo y decir si le gustaba ó no.

Otra parte tocaba de derecho a Evangelina; pero la pobre madre no sabía decidirse, hallaba dificultades.

—Seria casi mejor que no suprese nada—decra,—asi no perderà su desenfado de chiquilla.

-Pero corre el peligro-opinaba el abuelo-de encontrarse casi desposada sin saber como tiene los ojos su marido.

Evangelina no se asustaba de este peligro.

-Una muchacha-aseguraba esta-ve siempre a un joven, aun cuando no lo mire.

—, Laura! —llame para cortar toda duda. Y la chiquilla que no estaba lejos, acudio al momento ante el doméstico tribunal.

À primera vista adquiri el convencimiento de que nada de nuevo teníamos que decirle.

- Esta picara lo sabe todo '-dije en alta voz.

Laura se puso colorada, pero protestó que no sabia nada.

-Pues señor, acercate; y le cogi ambas manos para que no se me escapase. Hay un caballero largo, largo. que te quiere, que quisiera casarse contigo; pero es demasiado largo y tu eres demasiado niña. Este señor interminable es un doctor y se llama Lelli, tu has baitado con el la otra noche, pero no lo recuerdas de fijo, no sabes si te gusta ó no te gusta...

Aprovecho un momento en que afloje las manos para soltarse y echar a correr, llorando.

Su madre la siguiò.

Andirigirnos a casa del Caballero para la sabida conversación, estabamos todos preocupados, menos Laurita. Estrechaba el brazo de mama y se sonreía; se sentia mas mujer, y este nuevo sentimiento era una fuerza.

En cuanto a mi, nunca me habia sentido más burlon.

L. Caballero nos vio venir de lejos y vino a nuestro encuentro, el joven doctor estaba en pié en el fondo de la sala, pero sus ojos y los de Laura se encontraron y se dijeron: «¡ por toda la vida!»

No hubo la desolación que yo temí, hice el desenvuelto sin advertirlo, y cuando lo noté no me admiré absolutamente de nada.

-Ll señor l'elli hijo de un excelente am go-dijo el Caballero.

-Nos conocemos-gritò mi suegro.

Entre tanto dona Amalia, no olvidando la escenita combinada por su marido, declaro sin pestañear, que no esperaba nuestra visita Este enorme embuste sugirió otro á mi mujer.

-Queriames ir al teatro y hemos renunciado a última hora. El doctor Leili nos saludó uno a uno con mucha gravedad.

—Senorita—balbuceó por fin—tomando la mano a mi hija.

Él no añadió mas, y ella no abrio la boca.

\* \*

—Á la primavera la boda—dijo mas tarde mi suegro —entretanto Laurita no ira a la escuela, pero prometera solemnemente a papa estudiar la historia moderna en casa; y hasta la primavera, silencio con todos.

Era cosa jurada.

Tal vez por esto el sabado proximo los amigos y las amigas estaban perfectamente informados de todo. ¿ Quién había hablado ? ¿ quien era el traidor ? Nos mirabamos à la cara y nos reíamos.

Aquel sabado el señor de Liberi no vino, y en toda la siguiente semana no se dejo ver. No estaba enfermo. Un día se colo en casa inesperadamente. Estaba risueño y desenvuelto. Se alegro con mi hija y con nosotros, estrechó la mano del novio y nos anuncio su boda.

-¿Y la novia? preguntamos todos.-¿Quién es la novia?

La novia era la señorita Alicia, compañera de colegio de Laurita.

-Es en realidad una mña-exclamó el viejo loco con aire modesto-no tiene todavía diez y ocho anos.

—¿Quien es esa señorita Alicia?—me preguntó mi suegro;—¿alguna saya vieja?

Ay de mi! La desgraciada también era bella! En cuanto a Pablo, protegido por la noche amiga, le vieron alguna velada rondar como alma en pena por las esquinas de mi casa: luégo se volvió a su rincón a recoger heróicamente la Gaceta.



!ABUELO!





I

las lagrimas y se asoma a la puertecilla para darnos el ultimo adios, mientras el, contento como unas pascuas— jel monstruo!— continúa sonriendome desde la ventanilla del lado.

Tambien nosotros continuamos sonriendo, mi suegro, Evangelina y yo; los tres hemos sacado luces, pero las luminarias estan apagandose. La locomotora silba y bufa, el tren se estremece, retrocede, parte. Quiero estrechar por ultima vez la mano de mi hija, pero apenas logro tocarle la punta de los dedos, porque no se quién me advierte del peligro.

Acompaño un poco la carita blanca que se pierde en el espacio. luego veo flotar el pañuelo que tantas lagrimas ha enjugado. luego no veo nada, porque tambien tengo yo llenos los ojos de rebeldes lagrimas.

Me vuelvo mi suegro y mi Evangelina à quienes olvide un instante, no sonrien ya, la luminaria està apagada.

¿En este momento hay en el mundo un solo hombre que sonria? Si, hay uno de tijo, y es él, que se lleva nuestra criatura para siempre.

Yo continuo viendolos con la imaginación durante su camino. Laurita llora en un rinconcito y él se inclina para decirle que los compañeros del wagón la miran, luego se vuelve y sonríe.

l os companeros del wagón (me informé), son dos vicjecillos nada mas, no han temido presenciar la ternura de los esposos que hacen el viaje de boda y se han quedado, mientras que un joven y dos señoras maduras huyeron de allí.

- -, Tendran buena compañia '-dije'-los viejecitos llevan billetes para Parma.
- -Viajaran mejor de Parma a Florencia-observo mi suegro, intentando ser malicioso-siempre que vayan solos.

Entonces Augusto, sin decir nada, dió el brazo a su madre: nos marchamos.

- —Ha sido un buen pensamiento—dijo mi suegro, para romper la monotonia del silencio—decir a los amigos que no se molestasen felicitando hasta la estación à los jóvenes esposos.
- —Si, ha sido un buen pensamiento—repuse enseguida

Mi mujer se volvió un instante hacia nosotros, y dijo también:

-Si, ha sido un buen pensamiento.

Después, proseguimos taciturnos hasta casa.

En el umbral, mi suegro se apodero del brazo de Augusto, y le dijo:

—Abogadillo, ven a pasear conmigo; hablaremos de la universidad, pero de la universidad sin examenes, todo estudiantes, nada de profesores.

Pasó por los labios del abogado en ciernes una sonrisa de ambición contenida.

—¿Donde vamos?—pregunto.—Saludó a papa y mama con la cabeza y se alejó con gran desenvoltura, asido del brazo de su abuelo.

Los acompañamos con la mirada por un rato, parecian dos viejos amigos.

als als

Evangelina no estaba alegre.

— vuestros hijos nos abandonan—me dijo en cuanto entramos en casa, dejandose caer sobre un sofa.— Nosotros sufrimos tanto para darlos al mundo, para educarlos, para rodearlos de amor!... y el mejor dia nos vuelven la espalda para seguir al mundo que los llama.

Una idea parecida me tenía preocupado. Había advertido que Augusto en la universidad aprendió, sin duda, a saludar á papa y mama con un gracioso movimiento de cabeza de abajo a arriba, cuando había peligro de ser cogido en flagrante delito de ternura filial; poco antes, tambien había notado que despues de aquel ceremonioso saludo que debía dar a los tran seuntes una prueba de su anticipada virilidad, había seguido del brazo del abuelo sin volver la cabeza siquiera. Y durante diez minutos, sin que yo lo ad

virtiese, el abogado Placidi estaba recogiendo todos los elementos de defensa para patrocinar la causa de Augusto ante el tribunal de mi paterna indulgencia.

Acogi, pues, las palabras de mi mujer con un suspiro espontaneo y genuino, pero llegué a tiempo de prolongarlo extraordinariamente para tomar el tono chancero.

-En verdad que tienes razón-dije-nuestros hijos nos abandonan, se casan y parten en tren directo, ó bien, con pretexto de estudiar leyes, se van a la Universidad y nos dejan a nosotros que hemos sufrido tanto para traerlos al mundo...

No se rio ella como esperaba, al contrario, inclino la cabeza melancolicamente y yo me puse serio también.

- -¿llas visto cómo nos saluda Augusto cuando alguien puede verlo?
- -No, no he visto-repuse, y entonces ella me hizo ver cómo, diciendo:
  - -Así ha hecho.

Así había hecho, era verdad.

- -¡Y ni siquiera se ha vuelto!
- -, Bueno!-exclamé--; para que querias que se volviese? Nos hemos separado a la puerta...

Evangelina leyo en mi alma con una triste mirada y bajó la cabeza diciendo

- —Sí, el no ha sentido que los ojos de papa y mama lo acompañaban. ¿ De quien es la culpa? Otras veces lo sentia. La culpa es nuestra—añadió,—nosotros queremos que nuestros hijos aprendan muy buenas cosas, pero creo que no nos ocupamos bastante en enseñarles que nos amen.
  - -El amor filial no se enseña, es un instinto.
- -El instinto se educa—rebatio mi mujer que estaba dispuesta a reconocerse desgraciada.—Augusto nos quiere, pero en público se averguenza de ello.
  - -Distingo-interrumpi-no se averguenza de amar-

nos, sino de demostrarnoslo; el cree que para ser hombre, fuerza es ante todo parecerlo; no puede saber aún, que para parecer hombre basta serlo. Por apresurar su virilidad comienza por romper publicamente con todas sus ternuras pasadas. La ternura no es la fuerza. Como ves, es una evolución pequeña é íntima en que la escuela no entra por nada. ¿ Quién mantendría catedra de amor filial en la Universidad?

No era esto lo que pretendía Evangelina, pero sí pretendía y sostenía la necesidad de hacer algo.

-¿Si sobre la puerta de la escuela-propuse-se es-

cribiese, por ejemplo honrar padre y madre?

—¿ Crees que sería inutil? yo creo que no, desde el momento que Augusto, porque tiene veintidos años, se averguenza de besar á su madre en público!

—No se avergonzara de ello dentro de dos años debemos contentarnos con el fondo de las cosas sin rebuscar la forma. Sé que tu hijo te adora y me basta.

—Bastame también a mi—dijo volviendo su melancolico semblante;—pero me siento tan sola desde que aquella pobrecita nos ha dejado, ¡tan sola!



—Laura no esta sola—comence a decir lentamente, tras breve silencio;—Laura no esta sola, ni es pobrecita. Su marido es para ella su madre y su padre y su abuelo. Él es bueno y la ama. Consolémonos.

Habia adivinado el sentimiento de Evangelina que mirándome sonrió.

-Desde que Laura se ha marchado—me dijo—tengo siempre delante de los ojos su cuartito abandonado; apenas llegue à casa quise entrar a visitarlo, me faltaron fuerzas; ahora vuelvo a sentirme fortalecida, vamos.

Me tomò por la mano, atravesamos apresuradamen-

te las salas... Ya estamos en el lindo cuartito donde antes que nosotros ha entrado un rayo de sol.

Nos detuvimos un instante a la puerta respirando apenas para no ahuyentar la querida sombra que aún



habita aquel lugar, luego mi mujer va lentamente a inclinarse sobre la camita y oculta su cara sobre la al mohada de su hija.

Miraba yo atonito las conocidas lineas de aquel cuartito; indiferentes al rayo de sol que penetraba por la ventana, no me sonreian como otras veces. Hasta los amorcillos de color de rosa jugueteando sobre la tapicería se lamentaban del abandono.

Vi asomar una botita bajo una silla y la mire fanta-

seando.

Mi mujer no se movio. Me acerque al escritorio de Laura, sobre el que estaban esparcidos algunos papeles é instintivamente reuni las paginas esparcidas, cuando se fijaron mis ojos sobre algunos renglones escritos con insegura mano:

«A mi madre-decian-para que sepa que el último

pensamiento de muchacha ha sido para ella.»

Leyendo estos dos renglones veía a mi hija en pié, donde yo estaba, en traje nupcial, y escribiendo con los guantes puestos, presurosa por no hacerse esperar; después la veia mirar en derredor antes de abandonar para siempre el nido que su padre y su madre habían adornado para ella; entre tanto dejaba la pluma sobre la mesa... ¿ donde esta la pluma? Pero la pluma rodaba por los suelos ... ¡ Hela aquí, ya esta lista!

-¡Evangelina!-llamé conmovido.

Mi mujer levantó la cabeza y al mirarme fue adivina.

-Lee-le dije.

Mientras ella leia, yo me incline a recoger la pluma.

—¡ Angel querido!—murmuro complacida la pobre madre.

\* \*

—El último pensamiento de muchacha ha sido para ti—comence à decir, dejandome caer sobre una silla, al pié del lecho—pero el penúltimo fue para papa; estoy seguro de ello aunque no este escrito.

Evangelina temió adivinar una sombra de celos y me miró a hurtadillas, pero yo la tranquilice añadiendo

-A esta hora piensa en los dos, y aquel hombre de

bien, su marido, porque la ve sonreir, se imagina que ha olvidado padre y madre, la casa, el mundo, para no pensar en otra cosa que en estar enamorada de él todos los maridos son iguales.

-, Angel mio -murmurò Evangelina y vino a sentarse frente a mí en la unica silla de la cabecera.

--Parece que visitamos a una enferma querida-observé.

-, Por el contrario, visitamos a un ausente -dijo la pobre madre; pero se habia borrado toda sombra de su frente y ya brillaban sus ojos buscando en el porvenir la felicidad de su hija.

—l aurita—dije con la gravedad de un juez—Laurita

es buena y tiene derecho à ser feliz.

—l a felicidad—repuso mi mujer, bajando la voz no siempre es de quien la merece ¡llay tantas almas buenas que parece no han venido al mundo sino para hacer bella la desventura!

Distpe aquella idea supersticiosa asegurandole que Laurita al hacerse mujer sabria encontrar un par de defectos en la sangre paterna... (ò materna — interrumpe Evangelina, riendo). Yo continue sin reir:—ò materna, hasta merecer el castigo de la felicidad para si, para el marido y los hijos futuros.

—Su marido es bueno—dijo Evangelina gozosa—es bueno de verdad.

-Tiene un corazon de oro, y ama a nuestra hija.

-No hay miedo de que se pervierta como ha ocurrido con otros, es un hombre serio... demasiado serio
-prosiguio mi mujer preocupada por aquel pensamiento importuno — si debiese confesar mi opinion
francamente, diría que demasiado serio..

-Si debiese confesar todo mi pensamiento-añadi

-diría que demasiado largo también.

Ricse y en seguida se disipó la impertinente idea.

—La scriedad del marido—dije entonces—es un pe-

ligro cuando la mujer es frivola, ò cuando el marido no tiene mundo.

- -¿ El doctor Lelli, lo ha conocido?
- -Lo ha conocido.
- -¿Como lo sabes?
- -Me lo dijo él mismo. Para formar el hombre moral, completamente sano, deben concurrir algunos elementos malsanos que se forman y se disuelven. Poco menos, lo que el señor de Liberi, su rival, ¿ te acuerdas ? llamaba «las curiosidades satisfechas de hombre maduro para el matrimonio». Salvo que él había tenido demasiada curiosidad y para satisfacerlas todas había tomado sobrado tiempo.
  - Y el doctor, te ha confiado?...
- -No me ha conhado nada, le he comprendido; he comprendido que no es un inocente, que tiene su poco de mundo...

Mi mujer no estaba satisfecha; tratandose del marido de su hija había una gran curiosidad que satisfacer. Entonces recorde que era abogado. ¿ En los momentos dificiles, qué nos salva, sino la retórica ?

- -; Es preciso haber bebido una vez a lo menos hiel, para aprender à vivir!
  - -¿Nuestro yerno ha bebido hiel?
  - -Nuestro yerno ha aprendido á vivir.

Evangelina guardo silencio un rato, crei poderla abandonar ya a sus ensueños, para seguir con el pensamiento a los recien casados que se alejaban en tren directo.

Un momento despues exclamo mi mujer.

- -A esta hora estan en Codogno, van a llegar a Piacenza.
- -Te equivocas, no pueden haber llegado mas que hasta Lodi.
  - Veamos el reloj!
  - -Veamos el reloj.

Y a la pobre madre parecicle acercarse a su hija, cuando despues de consultado en el reloj la hora y los minutos, pudo afirmar que los esposos debian estar a mitad de camino entre Casalpusterlengo y Codogno.

—Un poco mas de medio camino—corregi escrupalosamente.

Por tacito acuerdo esperamos, reloj en mano, que el tren se parase en Codogno entonces nos miramos a la cara sin dudar de la seriedad de aquel acto.

-, Han llegado !-dijo mi mujer gravemente.

-Todavia no-exclame con una formalidad que la hizo reir -el tren lleva diez minutos de retraso.



Comenzo desde Codogno nuestro viaje a traves del porvenir de nuestros hijos. En aquellas desconocidas tierras iba yo abriendo camino a mi mujer, y cuando la inquietud materna recogia algún desencanto en donde el inocente padre habia sembrado una esperanza, apresuraba el paso volviendo la mirada a otros horizontes.

Pero por mucho que yo hiciese, nuestro cielo se nublaba algun tanto, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, teníamos cien maneras seguras de ser felices y una sola de no serlo, pero esta valia por ciento: se llamaba lo desconocido.

-l'a dicha no se gobierna por las leyes de la probabilidad-dijo a cierto punto Evangelina.

— Dichosos los inferiors — añadi entre serio y burlón— ellos à lo menos pueden esperar!

I mi mujer repitio con temblorosa voz y realmente en serio:

—, Dichosos los infelices, ellos pueden esperar! Pero llego a nosotros rumor de pasos que se aproximaban. Apenas tuvimos tiempo de sonreirnos mutua mente para prepararnos a sonreir al abuelo.

Vi abandonada sobre el tocador la cinta azul que la vispera llevaba mi hija al cuello, me apodere de ella ocultandola en el bolsillo del chaleco.

Mi mujer no advirtio nada y yo, sin saber por que, me alegré.

—¿ Donde esta Augusto?—pregunto Evangelina a su padre, que al entrar en el cuarto parecia sentir algo de que él mismo se admiraba.

-Esta ahi, estudia. ¡Pobre muchacho, no tiene mas idea que su gloria! ¡Ah!—suspirò mirando en derredor—, la jaulita era graciosa, pero faltaba el nido y la golondrina volò a fabricarlo! Decid, ¿estabais aqu' para suspirar?

—Ni por sueño — prorrumpi —¿ Sabes? Todo bien examinado y ponderado. Laurita ha hecho un magnifico casamiento, sera feliz y hara feliz a su marido

Mi suegro nos miro, primero a mi, luego a su bija y luego a mi con burlona curiosidad.

-Seran felices-murmuraba Evangelina.

-¿ De veras ?-pregunto con gran deseo de chancearse, pero no supo contenerse y exclamó ahuccando la voz.

-¡Lo digo yo, seran felices y tendran hijos¹ ¡Esto lo digo yo y los tendran pronto... a lo menos uno!

-¿ Varón ?-pregunté.

-Lo ignoro-repuso ingenuamente el pobre hombre.

Se comprendía que desde entonces era facil de contentar y que con tal de tener un biznieto no habria reparado en el sexo.



o dije un dia: nuestros hijos son nuestra segunda juventud; mejor, son la verdadera juventud. El que no ha tenido mujer é hijos no ha sido joven, todo lo más célibe.

Tedo lo mas se habia dicho en burla, lo restante en serio, y mi mujer lo comprendio a la primera sin mas comentario, fuera de las ocurrencias de la vispera.

l'na mañana habia llegado la primera carta de Laurita, esposa, esperada con ansiedad, leida con emoción aquella carta, dictada por el nuevo amor de mujer y el antiguo amor de hija, nos hablaba de una felicidad bien conocida de nosotros.

Y otro dia habían llegado por fin los esposos mismos, que con dulce engaño, cayeron en casa como llovidos del cielo veinticuatro horas antes de la fijada: aquel regreso no semejaba absolutamente a otros, le faltaban los amigos, le faltaban los indiferentes, le faltaba el ir y venir de los coches y la voz ronca que grita los periodicos de la vispera Y sin embargo a mi, a Evangelina y aun a mi suegro, nos recordaba otro: el nuestro.



El abuelo no había olvidado su papel; daba vueltas en el salón al rededor de Laurita, con la misma curiosidad maliciosa con que veinticinco años antes en la estación había hecho ruborizar a su hija.

Otro episodio de nuestra vida que nos fue restituído.

Luego llego la hora de la separación otra vez; nuestros hijos nos abandonaban, porque la universidad de Pavia reclamaba á su profesor y a su estudiante, y el profesor no estaba dispuesto a volvernos su prenda.

Mi suegro, un poco malhumorado, no tanto por la partida de sus nietos, como por no haber podido hacer el mas pequeño descubrimiento con certeza en el equipaje de los esposos (realmente decia el equipaje), para consolarse del abandono en que nos dejaban, no sabía hacer mas que decir —Ahora debéis comprender lo que significa tener corazon de padre; cuando me plantabais en Monza para veniros a Milan, ni siquiera lo sospechabais. Las grandes lecciones nos las dan los hijos.

Sí, las grandes lecciones nos las dan los hijos: ellos rehacen lo mejor de nosotros mismos, y nos revelan el amor de nuestros padres nos llevan así hasta las fuentes de los afectos.



Por algún tiempo reinó gran melancolia.

Nuestra casa abandonada hablaba en voz alta de nuestros ausentes, era como un amigo en la desgracia; la amabamos, pero la huiamos por instinto. Ibamos a paseo con gusto Evangelina y yo, y solía ocurrirnos hallar en el camino un episodio olvidado de nuestros hijos, y lo hallabamos con mas placer que en casa.

Es que las calles y el cesped de los jardines recordaban alegremente a nuestras criaturas, a quienes apenas habian conocido, mientras que en casa, cada rincon que habia jugado al escondite, cada mueble, hablaba de nuestros compañeros con acento lacrimoso.

Nos volviamos entonces filósofos, hasta para conten tar al abuelo; el cual estaba descontento de ciertas noticias contradictorias que llegaban de Pavía, y amenazaba a cada instante con dejarnos para marcharse a vivir con los nietos y hacerlos morir de verguenza.

También nos volviamos sofistas.

-¿ Que nos falta? — deciamos. —¿ No somos acaso verdaderamente felices? Tal vez lo seamos demasiado y esto es lo que nos lastima! Nosotros debemos pensar siempre que todos nuestros votos han sido cumplidos y debemos gozar a todas horas de la perspectiva de nuestra dicha; pero esto excede a las fuerzas humanas. Fuerza sería vivir en contacto con la misma felicidad; porque la costumbre la decolorase y nos la tornase soportable, engendrando en nosotros nuevos deseos.

Otras veces, sin notar las contradicciones en que incurriamos, nos hallabamos de acuerdo, diciendo

—¿ Nos falta algo ? Si, algo nos falta, pues bien, gocemos de lo que nos falta, porque eso hace mas segura y durable la felicidad. Se necesita el aguijon del desco para condimentar una existencia feliz.

Nuestro amado viejo dejaba que charlasemos cuanto queríamos, y movia la cabeza. A el no le faltaba su poquito de deseo, y sin embargo tampoco era feliz.

-Exagera la dosis-se decia.

E indagando aún filosoficamente, se llego a concluir que el deseo puro y sencillo no sirve si no va sazonado con un poco de esperanza, y sobre todo si lo invade la impaciencia.

El pobre hombre tenía un deseo fuerte y no le faltaba la esperanza; pero estaba impaciente y todo lo es-

tropeaba.

No se podia dar crédito a sus afirmaciones proce-

diendo por indagaciones, Evangelina lograba descubrir que nuestro querido ancianito debia haber pasado los... Pero que no hubiese medio de saber de fijo cuantos años tenía!

—Muchos y demasiados — respondía él descargándolos de sus espaldas ,—los años son como los cuartos que los niños tiran en la alcancia; no contandolos, se multiplican.

La nueva amiga de la casa, la filosofía, me tiraba de la levita y me aseguraba que a cierta edad tambien yo volveria a ser niño para no contar mas los años.

Pareciame estar ya resignado à envejecer; pero mi amiga haciame observar maliciosamente que resignarse, antes de tiempo, no era muy dificil.



## Ш

A satisfacer al abuelo, el cual no veía la hora de ir a l'avia fara ver, pero que no tenía valor de dejarnos, sobrevino un acontecimiento gozoso la revalida de nuestro hijo.

Yo pedí una larga licencia, dando tregua a los clientes y a los adversarios hasta la quincena sucesiva, y me fui a Pavia con el contento del colegial en vacaciones.

Sabia que mi hijo habia escogido por tema de la te-

sis que debia explanar la fers ma juridica segun el derehirioman, y hab a notado también con gran placer, que sabiendo las lenguas muertas como yo, había, sin embargo, sabido apuntalar todos sus argumentos con citas latinas, como hice yo en mi tiempo.

In a tesis de derecho romano es siempre respetada por los escolares y hasta por los profesores, y tal vez mi hijo la escogio por esta razon, pero no fue esta sola du guen ustades la fersona juridica requiere, ante todo, la persona física, ¿ y la persona física que requiere?

Aqui se arma un alboroto entre los contendientes, hay quien se contenta con que la criatura humana haya nacido ima, y hay quien la quiere mable.

A los veintidos años. Augusto habia formado calurosas opiniones a este proposito, y no le disgustaba que concuera el mundo que en visperas de ser doctor in alte pue, no hay sombra de duda que uno es hombre hecho.

Me aturdio verdaderamente con la cantidad de textus que citaba para confundir a sus contrarios cuando intente, en casa, lingir la elocuencia de sus adversatuos, saque a colación la cita, enmohecida. Septimo mense a la forfection fortum ridetio pin receptum est proper in la ridatem Hiff andes declissima initi... Pasó una sonrisa por sus labios.—, Oh, doctisimo Hipocrates!, qué sonrisa!—Despues, grito —, Instingo!— y distinguió entre el perfecto natus y el parto viable con tanta sutileza cinvico en su apoyo tan celebres filosofos y anatomicos contemporaneos incluso su cuñado, allí presente, que el doctissimus i ar hizo la mas triste figura.

Aun fue peor en el ejercicio.

Cuando sintio mi hijo encima la esclavina negra del candidato, aquella esclavina negra y volandera, que no cubre nada, que nada promete al laureado, salvo el cuando. Si por desgricia se corta y enmudece, cuando



(6)

Ujote

ga.

1

98C.

liji.

Ç!!

Augusto sintió sobre los hombros y el cuello aquel conato de toga, comprendió que habia llegado su hora, se inclino ante los profesores sin mirar a nadie y es-

però de piè firme el primer embate.

Entonces se vió que el profesor de derecho canonico dijo una palabrita al oido del profesor de medicina legal, después saludo al candidato.—Ya estamos penso otro dentro de mí—el derecho canónico es el rival del derecho romano. ¿Quién sabe donde encontrara la parte flaca? De todos modos la batalla será tremenda.

—Septimo mense—comenzo a decir el profesor, masticando las palabras una a una—nasci perfection fartion videtto, am reception est propter auctoritatem doctissima viri Hippocratis...

El profesor se interrumpe para asegurarse de que las señoras presentes no han entendido una jota, y para reforzar su propio desembarazo con una toma de tabaco, después de lo cual, añade:

— Así esta escrito en los codigos, ¿por qué, pues, sostiene usted que la vitalidad no es necesaria a la persona fisica de los Romanos?

Al oir que el argumentador comenzaba como habia principiado yo, pense que me reiría luego, pero por ahora, no estaba bastante tranquilo para reir temia que la gravedad del profesor hiciera perder la brujula a mi laureado alli estaba rigido como un arco tendido, presto a lanzar su respuesta, miraba ante si como si tuviese delante al mismísimo Hipócrates, y a mi no me veia.

Esperando las primeras palabras de Augusto, las la antes que saliesen de su boca, apagadas o timidas, o tal vez chanceras o impertinentes... Callaron todos

Le tocaba à él...

Fuè un golpe maestro.

Ut hijo comenzo en latin, lo mismo que el profesor,

y continuando la cita interrumpida por aquel, dijo.

- .... et ideo credendum est, eum qui ex justis nuffiis septimo mense natus est, justium filium esse,

-Luego la autoridad de Hipócrates - prosiguio en lengua vulgar, vigorizada por una sonrisa de triunfo -esta invocada para establecer la presunta legitimidad de los hijos, no para determinar la personalidad física. Fuera de que la auctoritas d clissimi viri - prosiguió, temiendo, sin duda, que no se presentase otra ocasion de confundir à Hipocrates, que no le habia hecho ningun daño-debe ser aceptada a beneficio de inventario .. (el profesor de derecho civil sonrio, el de medicina legal se movió, de manera que dejo comprender que el era el mas competente para juzgar el merito de lo que estaba diciendo el examinado)... ya que la filosofia moderna y la benefica medicina legal (¡tunante¹) han establecido que la persona física puede ser perfecta aun antes del termino prefijado por Hipócrates ... Basta recordar - prosiguió Augusto con creciente elocuencia-el caso de Fortunato Licetti, el cual nacio despues de cuatro meses y medio de gestacion y murio a los ochenta años. ¿ Acaso para los romanos, Fortunato Licetti no habria sido un hombre?»

El profesor de derecho canonico contesto contradiciendole con otros latines, pero dandole la razón con su benevola sonrisa, hasta que, haciendole un signo de aprobación con la mano, calló.

Toco la vez al profesor de derecho civil, el cual co-

menzo en italiano, pero con el latín a la grupa.

—El señor ha sostenido hasta aqui que la persona jurídica no requiere la vitalidad, y si tan sólo que la criatura humana haya nacido viva; yo voy mas alla y sostengo que no requiere ni aun el nacimiento, basta la concepción...

-«Nasciturus pro jam nato habetur» - interrumpio mi

hijo.

Cometi) una imprudencia quitando de la boca al profesor la cita latina, pero no hubo de arrepentirse porque aquel tenia de reserva otras diez y las expuso pausadamente para embrollar las ideas del pretendiente.

Entonces mi hijo invoco otro texto aventri tutor dari non filest, curator filest. El profesor quedo satisfecho

Asi pasando incolume de uno a otro adversario, el examinado se cubrió de gloria, y cuando se declaro que Augusto Placidi, hi o de Epaminondas, era doctor in utrojue, muchos vinieron a decirme que el aula maçaa no solia presenciar semejantes triunfos.

No me abandono del todo la modestia en aquel solemne momento, pero me costo gran trabajo conte nerla. Mi suegro, por el contrario, se vanagloriaba, y decia a cuantos le querian oir: es de 1424.

Pero en medio de aquella gran satisfacción, una idea oscurecia su semblante a cada momento; y apenas llegados a casa se planto gravemente delante de Laurita para decirle:

- —Abraza a tu hermano, que ha hablado el latín como un misal, y ruegale que te explique con calma el casito de Fortunato Licetti.
  - -¿ Qué casito?
- —Preguntalo a el—añadio mirando al techo,—cuatro meses y medio pueden ser suficientes, pero esta desgraciada se ha casado para jugar a las munecas.

Hicele observar timidamente que el caso de Fortunato Licetti era un fenomeno, pero él se encogió de hombros.

Por tener un biznieto habria aceptado hasta un fenômeno!



10 0

Trene.

101

ų, .

15

26.

n.

Desde el siguiente otoño enfermò mi suegro. Una mañana (estaba siempre en piè al amanecer) había dado su paseo de costumbre, pero, notando que las piernas no lo sostenian a gusto, volviose a la cama.

—No hay que asustarse—nos dijo apenas nos viò entrar en su cuarto—es un resfriado, en cuanto lo he sentido encima, he dicho: es un resfriado, y como no quiero que se apodere de esta vieja armadura, que aunque vieja me sirve muy bien, he vuelto a la cama. El día esta muy frío, sopla norte; cuidaos vosotros tambien. ¿ Evangelina, vas bien abrigada?

Trataba de desorientar la inquietud de sus hijos y nosotros fingimos tomarlo alegremente ocultandole nuestra gran pena.

—Has hecho bien—dije,—tal vez no sea necesario llamar al médico porque se comprende que no es nada, pero con todo...

Protesto que de médicos no queria saber nada, que nunca tuvo fe en la medicina.

- Estas mejor ahora?- preguntó Evangelina.

—Estoy muy bien—contesto dando diente con diente. Vino el medico: advertido por nosotros de las probabilidades de ser mal recibido, entro de puntillas.

—Si no me quiere, me marcho—dijo desde la puerta; —veo que se trata de una frusleria; con esa cara se entierra al medico—añadio volviendose a nosotros.

Fsto dicho, entrò, y el pobre anciano, no hallando manera de enfadarse y tal vez porque las apariencias se salvaban, puesto que no habia ofensa para su propio decoro de hombre sano, no le disgusto oir la opinion de la ciencia y se prestò al examen del médico con bastante resignación.

El medico toco el pulso y la frente, hizo un gesto de aprobación, miro la lengua, se mostro contento; auscultó el pecho y la espalda, pareció satisfecho.

-En cuanto a los pulmones-dijo mi suegro con cierta complacencia-estoy muy bien; pero me siento cansado, nada mas, necesito reposo.

El medico le dio la razon, le ayudo a acomodarse en la cama, tiró de la cubierta sobre el pecho y le recomendo que se tapara bien.

Le hablaba como a un niño, no tranquilos todavia, apenas respirabamos.

- Le recetare una poción calmante—dijo el médico
   debe tomar una buena cucharada cada hora.
  - -Con tal de que no sea demasiado dulce...
  - -No sera muy dulce.

Cuidado con decir à estos pobres chicos reco mendo el enfermo—que estoy para morir; serían capaces de creerlo.

Rio el médico y le hicimos coro. Al salir

-¿Y bien?-preguntamos.

in.

(3/2

44

-La cosa no parece gravisima por si, pero puede agravarla su edad ¿ Cuantos años tiene?

—¿Cuantos años tiene?—pregunté a Evangelina.

—Tampoco lo sabe su hija; pero si es necesario... (el médico indico que no). . me parece, sin embargo, que pasara de los setenta.

- Confiemos - añadió el médico; - esta noche tendra fiebre, volvere mañana, es preciso prepararlo a recibir mis visitas y hacerle tomar la medicina.

Acompañé al doctor hasta la puerta de casa.

À la idea de la desgracia, me senti poseido de gran valor; pensaba en Evangelina.

Ya estaba en la cabecera de su padre, el cual tiritaba, y mirandola fijamente intentaba adivinar la sentencia del médico.

-¿Ha dicho que estoy muriendome, verdad? No le hagais caso.

Evangelina aun tuvo fuerzas para reir.

\* \*

La enfermedad fué empeorando, y yo que a cada visita iba leyendo en la fisonomia del médico, al cuarto día comprendí que le quedaban pocas esperanzas de conservar a nuestro querido viejecito.

Se habló de consulta y llamamos por telegrafo al doctor Lelli, nuestro yerno. Lo acompañaba Laurita, a la cual pocos meses de matrimonio le habían dado

todas las apariencias de una mujer.

El abuelo, que penosamente respiraba y habiaba con fatiga, viéndola caer como una flor a su cabecera, hallo aun un acento sonoro y alegre para exclamar «¡Oh!» Y porque Laurita al verlo sufrir nubló su semblante y estuvo à punto de llorar,

-Sonrie-le dijo-me hace bien.

-; Abuelo mio! ¡abuelo mio! ¿como estas?

-Ahora estoy bien-repuso el enfermo.

Y abandonó sobre la almohada su cabeza, fatigada por la fiebre.

-¿ Donde esta tu hermano ?

-En Pisa-repuse-de alli ira a Florencia, a Roma y a Napoles. Ha querido conocer la Italia, un doctor in utir que esta en su derecho. Le escribiremos.

Indico con la cabeza que no era necesario; guardó silencio como para recoger un poco de fuerza, pero sin abandonar la mano de Laurita, luego dijo en alta voz:

-¿ llas venido a traerme la buena nueva?

Laura interrogó al marido con una mirada, apoyo los labios en el oído del enfermo y vimos nosotros resplandecer de alegria el semblante del abuelo.

Nada dijo; cerro los ojos para saborear mejor la bue-

na noticia, pero sin soltar la mano de Laurita.

—¿ Como te sientes >—preguntò Laura, cuando por fin se decidiò à abrir los ojos.

-Estoy bien, despedid a los medicos-dijo con apa-

gada voz, y pareció dormirse.

Laura estuvo un buen espacio inmóvil, sin osar soltar la mano de aquella amorosa presion hasta que el sueño la debilito. Entonces vino hacia nosotros bañada en llanto.

- —¿ Que le has dicho?—pregunte, y tenia tambien yo un poco de esperanza.
- Ele tenido que engañarle—repuso Laura, —, pobre abuelo!
  - ¡ Era necesario !—añadio mi yerno.
  - -Bien has hecho-dijo Evangelina.

Convine tambien yo en que había hecho bien, no pudiendo hacer cosa mejor.

**胆** \* \*

La medicina de mi hija pareció milagrosa á todos, cuando, despues de dos horas de permanecer aletargado, la voz del anciano resonó en la melancolica estancia rompiendo nuestro cuchicheo silencioso.

-Laurita-llamo con firme acento.

Y la buena muchacha se apresuró a poner en su mirada y en su sonrisa la inocente mentira para correr a la cabecera del enfermo.

La miro con una especie de pena, lucgo pregunto titubeando:

- -¿ He soñado, ò es verdad?
- -Es verdad.
- —Muchachos—gritó entonces con la voz rehecha y sonora como en sus buenos tiempos—os lo digo yo, estoy bueno y mañana estaré en pié, ó mas bien..... ahora mismo me levanto.

Hizo intención de poner una pierna en el suelo, pero llegamos à tiempo de contenerlo.

—Comprendo — dijo dulcemente; — no hay que escandalizar a las señoras; sera mañana.

Pero al d.a siguiente se sintio mas débil y los médicos lo encontraron empeorado, aunque él protestaba que se sentía muy bien.

Muchos días duró la terrible lucha de la enfermedad y la voluntad del anciano, cuando parecia agobiado de fatiga y desconsuelo se nos apretaba el corazon; él nos sacaba del silencio de la desesperación con una palabra chancera: ¡alegraos!

Poco despues la lucha terminaba y él volvía a aferrarse à la vida.

Pero cuando la esperanza volvia a nosotros y esta-

bamos todos rodeando el lecho prestando atento y credulo oldo a lo que nuestro amado enfermo decia, y a cuanto nosotros mismos deciamos, un suspiro prolongado disipaba toda dulce ilusion. Comenzaba otra vez la opresora lucha.

Después de una noche mas penosa que las precedentes, una mañana, una hermosa mañana de Octubre, el viejecito con un movimiento de cabeza nos llamó en rededor de su cama.

Parecía tranquilo. La serenidad de otra vida había descendido sobre aquel semblante descompuesto.

-¿ Como te sientes ?-pregunté.

-Bien - repuso; y añadio sin amargura - ¡ pero todo ha terminado!

Quise rein. Evangelina y Laura quisieron llorar, pero el nos obligó á mirarle.

—He vivido bastante—dijo lentamente,—no puedo quejarme, he sido feliz y me voy contento...

Despues alargó el brazo como buscando algo.

Uno a uno fuimos enlazando nuestra mano con la suya y él la estrechaba débilmente.

Dijo a cada uno de nosotros una palabra afectuosa A mi me dijo y no me averguenzo de contarlo «Tu eres bueno.»

Á su hija « Tu me cerraras los ojos cuando habre muerto, y me daras un beso, aún lo sentiré.»

Y a Laurita con un susurro acariciador, que apretaba el corazón: «Le hablaras de mi; le enseñaras a quererme un poco.»

Tomó aliento y preguntó:

-¿ Donde está Augusto?

-En Napoles le hemos escrito que no estas bueno... vendra.

-Estoy bien-murmuro-le direis que. .

No pudo decir mas. Una especie de sopor cayó sobre él y le cortó la palabra. —¡Abuelo!—gritò Laura, estrechando siempre aquella bianca y por la enfermedad embellecida mano.

Estabamos abocados sobre la cama; no llorabamos todavia.

El anciano abrio los ojos y miro a Laura fijamente.

- Pobrecita!-dijo-y fue su ultima palabra.

Sus labios se cerraron y nos sonrio desde la otra vida.

-; Ya lo sabe todo l-grito mi hija, y cubrio con las manos su afligido semblante.

## V

Lo recuerdo bien mi yerno y yo convinimos en escoger un sepulcro en el suelo, al aire libre, y plantamos un rosal con nuestras propias manos mas tarde, al averiguar que nuestro querido anciano habia muerto a los ochenta años, recorde la comparación suya de la hucha a la cual recurria para ocultarlos, y continue diciendo para mi «, la hucha se ha roto!»

Recuerdo tambien un pajarillo que saltaba por las calles del cementerio el día de su entierro; pero no recuerdo nada de cuanto ocurrió en mi corazón el día que en nuestra adormecida casa comenzaron a revivir un deseo, una esperanza, una idea alegre, y luego uno a uno los deberes, las alegrías, todo aquello, en fin, que habia acompañado a nuestro querido anciano al sepulcro

Con aquel asombro que deja la muerte cuando nos hiere en una persona querida, nos hab amos sentido como muertos con el y lo habiamos tenico siempre vivo a nuestro lado. Permanecimos como en expectación de algun suceso que corrigiese el erróneo y metancolico pensamiento, y que poniendonos ante nosotros mismos, nos obligase a mirar cara a cara al muerto vivo, diciendole « Tu eres el porvenir, hasta luigo.»

Una carta de Augusto rompio la atracción de aquella reciente tumba. Ante los encantos del golfo de Napoles, el sentiase inspirado con nuevo estro, y sirviéndose de un estilo que nada de comun tenía con la elocuencia del foro, buscaba manera de expresar su entusiasmo a los padres y tentar al abuelo.

«Abuelo mío—decia en una posdata dedicada a el exclusivamente—tú no eres viejo; tu todavía eres ca paz de grandes cosas; he aquí una. Enviame por telégrafo una palabra, pero esta que sea esperame y te esperaré yo y pasaremos la vida entre Posilippo y Sorrento, pidiendo perdón á mama y papa, que al fin se veran obligados á venir. Si no me pones el telegrama, partiré dentro de ocho días.»

Entonces Evangelina rompió à llorar y solloce yo para su consuelo.

No habíamos querido que la dolorosa noticia pillase solo à nuestro hijo fuera de su pais y le hiciera penoso el largo viaje de regreso: por esto nada le habíamos escrito.

Pero así como antes nos parecio obrar bien, ahora teniamos remordimientos.

—, Es una crueldad—decia Evangelina—dejar al pobre muchacho en este engaño para que escriba estas cartas!

Y yo meditaba un poco si en realidad era cruel y contra quién.

Evangelina enjugó sus lagrimas y fué presurosa a sentarse a mi bufete, y sobre el primer pliego de papel a mano, escribió a su hijo. La dejé hacer preguntandome si era nuestro silencio una crueldad y si aquellas líneas negras que Evangelina iba escribiendo en columna y con temblorosa mano, eran el acto piadoso que debía remediarlo.

Evangelina lleno en breve la primera cara y volvio el pliego para proseguir, pero le ballo escrito en so-

berbia redondilla por un escribano del abogado Volli, mi adversario en la cuestión de un prado irrigatorio, y suscrito con un exordio del mismo abogado

Entonces se detuvo como a una señal convenida, dejo la pluma tranquilamente y me dijo que tal vez era mejor continuar callando hasta la vuelta de Augusto.

-Si, es mejor-dije.

—Pero le escribiras que venga : , si pudiesemos prepararle sin que le hiciera daño!...

«Querido hijo —escribi en otro pliego despues de asegurarme de que ni el abogado Volli ni otros me vendrian a interrumpir—ante todo sabe que el abuelo esta un poco enfermo y que a su edad podemos perderlo de un momento á otro...»

Aqui me detuve pareciendome que si el buen an ciano estuviese vivo, no habría escrito de aquella manera.

Sin embargo, para preparar a nuestro hijo sin hacerle sufrir, no había otro medio.

Volvi a escribir con mayor lentitud pensando las palabras. Evangelina leia permaneciendo en pié detras de mi silla, y al terminar cada parrafo decia: « muy bien», cuando de pronto se abrio la puerta y aparecio el doctor Lelli, mi yerno.

Aquella aparicion inesperada hizo brillar en mi mente dos ideas.

- -; Desgracia!-balbuceé.
- -Nada de eso-dijo, sonriendo sin el entusiasmo que hubiese querido. la otra idea se oculto.
  - -Augusto-prosiguio-llegara manana.
- -¡ Mañana! ¿ Si nos escribe que llegara dentro de ocho dias?
  - -Llegara mañana, o esta noche-insistió mi yerno.
  - —¿ Ha llegado?—balbuceé.
  - -¿ Está ahi ?--exclamo alegremente la madre.

Estaba mas cercano aun, detras de la puerta, y apenas Evangelina quiso salir, se encontrò estrechada fuertemente entre sus brazos.

Una melancolía profunda turbaba el gozo de Augusto.

-¿ Como ha sido?-pregunté. Y el me repuso:

—Una carta de mi hermana, todo lo adivinè y no he podido permanecer ausente en la hora del dolor.

No dijo mas; quiso visitar la abandonada habitación del abuelo, permaneció largo rato mirando su retrato, luégo se fué al cementerio.

Todo esto hecho con inacostumbrada gravedad. Comprendí que el primer dolor de su vida maduraba de una vez toda la parte de su animo que habría tardado a sazonar quién sabe el tiempo.

Mi hijo era un hombre!

...

14

hir

13

1



Y no tan sólo es un hombre sino que tambien es

abogado!

A lo mejor extendio su demanda en papel sellado y salto voluntariamente el ultimo foso que lo separaba de la curia, jurando en manos del consejero l onghi, mi buen amigo, ser el campeon de las viudas y huerfanas, lo propio que su padre.

Otro dia Augusto, después de haber dado unas vueltas por la casa con la toga encima para probarsela, entregó la preciosa vestidura al viejo ujier y se dirigió

al tribunal, donde llegó antes que la toga

Iba por un hurto probado. El acusado era un tramposo de primera fuerza, varias veces reincidente, no

podia esperar salir del paso sin algo de carcel.

-Escucha—dije a mi hijo—al defender a un acusado no preguntes ni a ti mismo, ni a tl, si es inocente o no, trata de convencerte de su inocencia. Los argumentos con que el hombre logra persuadirse son siempre los mas felices, los mas nuevos, los mas sutiles. Sobre todo no debes tener falsos escrúpulos, y si crees en la verdad absoluta no vayas a buscarla en el foro.

Las verdades absolutas en el foro eran dos en mis tiempos, esto es, que la verdad para un abogado siempre es relativa y que la justicia humana es frágil

En estos últimos tiempos se ha descubierto la tercera: Todo crimen es un error de raciocinio que depende de una anormalidad del craneo, a lo mas del entendimiento que se adhiere a las paredes óseas. La medicina legal trabaja por conseguir que todos los delitos espantosos sean castigados únicamente cuando los cometen los caballeros, porque se debe suponer naturalmente que el organismo de la gente honrada sea perfecto y que la perversidad del hombre dotado de toda virtud, sea toda suya. En cuanto a los bribones tienen la maldad en el craneo y en la materia gris y en la membrana o qué se yo donde, pero no en ellos mismos.

Augusto se había contentado con sonreir, respondiendo:

- Para mi el acusado no existe se hace una acusación y yo me ingenio para contraponer una defensa la justicia oiga y juzgue.

Lo miraba con la boca abierta viendo que se preparaba a comenzar por donde yo, casi sin tener conciencia de ello, había concluído por la fuerza de la costumbre.

Aquel día, entre el vulgo profano que asistía al debate, únicamente el ujier vió ó adivinó al abogado Placidi el anciano, el cual por asistir al triunfo del abogado Placidi el joven, sin perturbarlo, se habia contentado con permanecer de pié apoyado en la pared y con un mozo carnicero delante apoyado en su abdomen.

El carnicero era pequeño y naturalmente inquieto, se ponia de puntillas y volvia a caer desalentado sobre toda su base; pero no por esto sufria yo las penas del purgatorio; si bien me martirizaba el fiscal, primero

con sus inutiles preguntas a los testigos, luego con sus feroces conclusiones.

Por fin callo, y siguiendo el consejo que por lo bajo le daba el impaciente carnicero, se sentó.

— I tene la palabra el defensor—dijo el Presidente. Entonces se levantaron todos sobre las puntas de los pies para ver a mi hijo. Lambien yo me levante.

Adi estaba tranquilo, desenvuelto, magnifico, dentro de su toga nueva. Alguien observó a mi lado que le parecia demasiado joven, pero el carnicero, volviendose, le atirmo que por el contrario era mejor.

Señores—comenzo Augusto, y fingio reunir algunos papeles para dar tiempo a que la atención se fijase en él ; luégo repitió :—¡ Señores...!

Declaro tranquilamente que se reputaba afortunado por entrar en la carrera del patrocinio publico con una defensa tan facil y tan bella, y teniendo que rebatir una acusación infundada, y proclamar la inocencia de un desgraciado.

Era una bella frase y gusto a todos, pero aún era mas bella la que siguió.

-«Siento la necesidad de pedir gran indulgencia para mi, pero no pedire mas que justicia para el desdichado que se sienta en aquel banco.»

Era preciso ver al mozo carnicero despues de estas palabras y sobre todo era preciso sentírselo encima para comprenderlo. Pero yo no atendia ya; en aquel instante el buen hombre era muy dueño de encaramarse sobre mi persona, y si no lo hizo le declaro desde ahora toda mi gratitud.

Era feliz como nunca lo habia sido, abandonabame, con una complacencia de que no me crei capaz, a todas las tentaciones de la vanidad.—, Fs de raza! decla a mi pesar.

Mi hijo hablo sin descansar como una media hora: tenia corrección, voz armoniosa, el ademan desembarazado, pero respetuoso; de vez en cuando poma una sabia pausa en su discurso. Lo hacía, ¿ puedo decirlo sin pecado? lo hacía casi como yo, y prometía hacerlo—esto lo puedo afirmar sin pecado—prometía hacerlo mejor que yo, con el tiempo.

Cuando afirmó que un padre amoroso, un marido ejemplar como el que estaba sentado en el banquillo de los acusados, debía ser restituido a su familia, corrió un murmullo de aprobación en el publico y el Presidente tuvo que amenazar con hacer despejar la sala.

Ah! ¿ Por qué el carnicero mi vecino no estaba ya alli para presenciar aquel triunfo? Se había marchado despues de la primera peroración no sin haber interrogado varias veces un grueso reloj de plata oculto bajo el ensangrentado delantal de cuero; despues de pararse un momento a la puerta, hubo de obedecer a la voz del deber que lo llamaba a la carniceria.

El primer cliente de mi hijo fue absuelto. El cual vino un día con lagrimas en los ojos a dar gracias a su abogado y a prometerle esculpir en su corazon el beneficio recibido para no volver mas a la carcel.

Pero el hombre es debil y el pecado fuerte. El pobrecillo, con la mejor intención del mundo, no pudo mantener la segunda mitad de su proposito: hizo otra mas gorda que la primera y fue condenado a reclusión, donde se halla todavía.

Estoy dispuesto a creer que haya logrado mantener mas facilmente la primera parte de su proposito y que consagre eterna gratitud a su primer abogado; pero no lo afirmaría.



Las cosas iban viento en popa; mi hijo, por virtud mia, no atravesaria las borrascas que en su tiempo habian combatido al abogado Epaminondas. El no tenia que desesperarse en la inquieta expectación de un cliente, no tenia mas que escoger en el estudio de su padre entre las cincuenta causas viejas o nuevas que yo llevaba adelante poco a poco por los senderos judi-

ciales; podía pillar una toda para él, o bien pasar de una a otra y hacer en un mismo dia una citación, una demanda en apelación ó un interdicto. Así lo hacía y

muy luego fué un precioso colaborador.

Habiendo advertido que era de su gusto subir a una vista a la menor ocasión, le dejaba complacido este oficio. Se trabajaba en comun, en casa, juntabamos todos los elementos de defensa de nuestro cliente; pero, por lo regular, el era quien hacia el discursito a los señores jueces ò jurados.

Hablaba bien, con bella voz de baritono todavia no sombreada por algo de catarro como la de su padre.

Desde el principio exponia los hechos con orden y con calma; luégo, poco a poco, se acaloraba hasta un impetu que parecía irrefrenable; pero se detenia al fin y aquella transición de la cólera a la calma, preciso es decirlo, producía gran efecto oratorio.

Las últimas palabras eran lentas y quedas, tanto que los jueces y los jurados y el público tenían que tender bien el oído para poder entenderlas. Así terminaba en

medio de un silencio teatral.

¿ De quien había aprendido aquel arte oratorio ? No de mí. El metodo mío era otro. Tranquilo del principio al fin, ameno y picante, si se presentaba ocasión: mi elocuencia aflojaba a lo ultimo: mi voz, un poco melosa en el exordio, sarcastica en la exposición de los hechos, no llegaba à tronar sino un momento, al concluir. Este era mi método y siempre lo habia tenido por mejor. Y aun cuando Augusto comenzó a sugerirme la amarga duda de que fuese el suyo un genero de elocuencia tal vez mas habil que el mio, persisti en el mismo modo de que tantos años me había servido.

-Señor abogado-me decian los amigos del Juzgado y de la Audiencia.- Sabe usted que su hijo le hace honor? Fortes creantur fortibus...

Yo rechazaba aquel tentador latin con la mas falsa modestia; una modestia que no era sino la vanidad en persona.

— De veras l—insistian los amigos;—todos lo dicenten el tribunal no se ha oido desde hace tiempo una peroración tan elegante, tan lucida, tan correcta. . una gracia oratoria tan...

Aqui pareciame en conciencia que los elogios pasaban de la medida. Discursos elegantes, lucidos, correctos, se habian oido siempre en el tribunal, yo mismo habia hablado hora y cuarto la vispera.

Pero el golpe brutal lo recibi otro día a través de

una puerta, y fue el ujier quien me lo dió.

llab a liegado tarde al tribunal y llegaba acercando la vista y el oido a la puerta entreabierta de la sala de audiencia, mi hijo habia terminado en aquel momento su defensa, y me complacia oir como la juzgaban. Y ved aquí, lo que dicho confidencialmente por el ujier a un sargento de infanteria, entiló mi oido atravesandome de parte à parte.

—Su padre—dijo el uper con el acento sentencioso propio de esta clase de hombres de leyes—tambien su padre hablaba bien; pero éste...

¿Este, era mi hijo!

Un el trastorno que se siguio dentro de mi, entre la vanidad y el sentimiento paterno, al pronto parecio que triunfaba la vanidad, pero tan solo porque el adversario se goipeaba con sus propias manos.

I iguraos .... este padre modelo que se pilla a sí mis-

mo en el acto de exclamar en voz baja

-", Mi hijo", Ha de ser mi hijo quien me pase delante! ¡Si fuese otro! paciencia."—¿ Y otras ternezas semejantes?

Sabia yo que la envidia nace de un contacto y se alimenta de una vecindad y habria podido medir los gracos de diversas envidias, con las que me favore cian mis vecinos; comenzando por el vivo sentimiento del agente de cambio, cuya puerta se abria frente por frente de la mia, en el mismo rellano de la escalera, pasando de largo por la mas flaca del vecino del



piso bajo y el del piso alto, y el de enfrente de casa, de mis colegas, hasta la envidia descolorida, pero pronta a reverdecer a la primera ocasion, de los habitantes de mi pueblo natal, pero que pudiese meterse entre padre e hijo ni aun la sombra de aquel maligno sentimiento, no lo había sospechado jamas y me había sentido seguro de la envidia de mi Augusto y había sentido a Augusto seguro de la envidia mia, como si

uno de los dos (yo), se hubiese ido al otro mundo... o,

por lo menos, à los antipodas.

Fue, pues, un descubrimiento doloroso el que hice entonces en mi corazón de padre, y me apresuré a imponerme el castigo declarando a cuantos encontré aquel dia, bajo los porticos del tribunal, abogados, procuradores y jueces, que el abogado Placidi mayor no era ya nada y no esperaba del foro otros triunfos que los de su hijo.

-Le hará honor-me contestaban.

—Me hara perjuicio, pero estoy preparado—insistíasonriendo.

Entonces el abogado, el procurador y el juez, declaraban que eso no podía suceder, que mi fama era... que mi valer debía.. y sonreía otra vez mi amor propio.

Llegó un dia en que mi amor propio no tavo mas

sonrisas, porque no se hizo mas ilusiones.

Mi hijo era tan famoso por su oratoria, que me dejo en la sombra, y yo para conservar algún esplendor a la mia, decidi no hablar mas en los tribunales.

Fue un buen golpe y todavía me rio con Augusto, el cual no quiere convenir en ello si, fué un buen golpe,

un magnifico golpe.

Restituyome en breve el silencio toda mi fama de orador, y los triunfos de mi hijo la aumentaron; porque cuando el trataba de elevarse, aquellos que me habían oído, y especialmente los que nunca me oyeron, me levantaban hasta el cielo. Mas de una vez mi hijo, despues de una defensa magnifica, se ha sentido silbar al oído estas palabras que me lisonjeaban, aun cuando eran mentirosas:

-, A quien habia que oir era a su padre!

I l, en vez de enojarse, aseguraba que era cierto, lo decía à todos, me lo decía á mí.

Estaba casi tentado à creerlo.

munde.

el que tim

restire a ng.

os encontr

ogados, pm

di mayor e

traction of

ado-insign

el juez, decis

mi fama era

ver mi im

no turne

a, que men

sa espice

o con Augustic

oda po fectada

Mph Ipid

. .... Jij

H Physical Paris

Car Callina

h pr

of the William

2 11250

bugaits.

## VIII

Estabamos preparados a esperar con resignacion; la filosofia, la fisiologia, el ejemplo del abuelo y nuestro mismo ejemplo, habían contribuido a darnos aquella serenidad que tan útil es en muchos casos de la vida, y, ademas, indispensable en nuestras relaciones con el Padre Eterno.

Había dicho á Evangelina:

—Tù cumplias veinte años cuando te ocurrió la primera idea de Augusto... ¿ te acuerdas ? Lo mismo hara Laurita: hasta que no tenga veinte años no lograra nada de bueno, sera mejor así; su Epaminondas nace ra mas robusto.

—Espero—habia repuesto Evangelina—espero que no te pondras en la cabeza bautizarlo con el nombre de Epaminondas.

À lo que contesté solemnemente:

—Las culpas de los padres caeran sobre los hijos...

Entre tanto Laurita había cumplido veinte años y no se decidia a que fueramos abuelos.

- -Esta visto-dije un dia-si queremos tener nietecillos sera preciso pillar por la buena a Augusto y hacerlo caer en la red.
  - -Que será como decir...
  - -Casarlo.

Era tambien una idea feliz, ¿ Por qué Augusto no se casa? Tal vez no se le ocurria y bastaria decirselo.

En cuanto a hacernos abuelos no cabia duda; despacharía el negocio prontamente. Ya había yo sospechado algo de mi yerno y comenzaba a endosarle la culpa completa. Mi hija no era capaz de portarse así; había tenido otros ejemplos en la familia; una de sus bisabuelas había echado al mundo seis hijos, otra, nueve, de los cuales había dos gemelos.

- -Ese, tu doctor-dije, terminando la reflexion en alta voz...
  - -¿Por que mío?-preguntó Evangelina.
- -Porque yo no lo quiero ese, tu doctor, me parecio siempre demasiado alto, no me engañaba; es una planta en la sombra...

Pero mientras hablabamos de esta manera, nuestro yerno habia hecho lo posible por contentarnos; pero engañado por ciertos falsos indicios y por su propia y profunda ciencia médica, no advirtió que era padre sino cuando su paternidad hubiera abierto los ojos a un ciego.

La naturaleza se divierte, sin duda, haciendo estas jugarretas a las mujeres de los profesores de medicina,

El primer pensamiento del doctor Lelli fue avisar al suegro y la suegra por medio de una carta llena de dudas.

«Sí,... pero... sin embargo .. podria ser...» he aquí el fondo de la epistola, la cual terminaba amenazando à mi hija con una consulta.

-Figurate... ¿los profesores de la facultad medica de Pavia, todos rodeando a nuestra hija ? Aquel desgraciado trata a su mujer como un caso patologico. ¿por qué no reune en seguida un congreso?

Se lo pregunte en persona al siguiente dia:—¿ Por que no reunes un congreso Mira... hazme el favor. . mira...

Laurita huyo de mis manos, fui detras recomendan le que no corriese.

Mi yerno reia con cierta indulgencia. Evangelina enjugaba sus lagrimas disimuladamente.

-¿ Por qué llorabas poco ha?—le pregunte. No quiso decirmelo; pero lo adiviné.

,

w"

i: 45

t fa:

Die

(i)

3

\* \*

Viajando al siguiente dia en el tren mixto, experimentaba dos sentimientos distintos la pena de abandonar a l'avia y la impaciencia por llegar a Milan.

Pero era una impaciencia alegre, que desde aquel dia debia acompañarme hasta los tribunales.

Volvía a encontrar a mi suegro en mi mismo; ahora comprendia todas las singularidades del celoso amor del abuelo por mis hijos sentía en embrión algo que iba formandose en mi cerebro, aquella teoría que nuestro querido anciano habiame enseñado inútil-

mente en su tiempo: nuestros hijos pertenecen al abuelo de parte de madre mas que al mismo padre.

¡Que intentase mi yerno vanagloriarse de mas autenticos derechos que los mios sobre el non-nato!

Sin duda alguna, la mujer soporta las alegrías mejor que el hombre, lo cual no quiere decir (como podria nuestra vanidad caer en la tentación de añadir
sin fijarse en ello) que nosotros los hombres soportemos mejor el dolor. Si no desdeñasemos abrir con
mayor frecuencia las valvulas que fueron dadas a la
humana naturaleza, esto es, la risa y el llanto, seríamos fuertes por lo menos tanto como nuestras mujeres, tal vez mas, pero no lo aseguro.

Evangelina me miraba desde su rincon, con penetrante dulzura, su mirada iba leyendo en mi alma sin

equivocarse.

Sentia yo esto tan bien, que al llegar à cierto punto, me encerré bruscamente dentro de mi dandome aires de disgustado e indiferente, para que no se leyese el secreto designio mío.

- -Tu, donde vas preguntôme Evangelina una hora después.
- -Doy una vuelta por los tribunales y vuelvo al momento; { y tù }
  - -Salgo también.

Pero no me dijo donde iba, y yo no se lo pregunté para evitarme otra pregunta.

Salimos juntos, acompañe a mi mujer un buen rato. Ella fuè la primera en decirme:

-Yo debo tomar por aquí.

- -Y yo por aqui. Hasta luégo...
- -¿ Hasta cuando?
- -Dentro de un par de horas.

Nos separamos en la esquina de la calle que cruza nuestro camino.

Habiamos conservado una costumbre de enamora-

dos y de recien casados la de volvernos; y aunque viejos, nunca equivocabamos el momento.

Me volvi precisamente cuando ella se volvia, y dandole aquel silencioso ultimo saludo (pido mil perdo-

nes à la gente seria), hallé en la acostumbrada ternura el amargo sabor de mi pequeño engaño.

Si, porque yo habia dicho un embuste, y en vez de ir à los tribunales, me dirigia sencillamente al cementerio.

No había querido infundir ideas melancolicas en mi mujer; ella probablemente se habría empeñado en



En cuanto a mi sentiame fuerte, podia ensayar la melancolia sin temor de que me atacase à la cabeza, como suele suceder; y después de mucho que no visito la tumba ¿ quién sabe de cuantas ramas habra que expurgar el rosal. Andaba acelerado ahora que Evangelina no podía verme.

— ¡Eres abuelo! — me decía alguien. — ¡Abuelo! prueba a repetir esta palabra— y yo probaba. Tú vuelves á empezar la vida por vez tercera: te parecía casi haber concluído; te imaginabas que estabas en el mundo por hacer número, ahora ya tienes otro fin: la cuna de otro hijo más.

El rosal había desaparecido; no me quedaba en el pensamiento mas que la tumba de mi suegro, pero

velada por las cortinas de muselina blanca de la luna.

Cuando fantaseo, corro, Laurita fue quien me lo advirtio. Mis piernas teman veinte años aquel dia, pero no por eso, a causa de las vueltas y revueltas que me había tocado en suerte dar, llegue antes que mi mujer.

Ası fue. La pobrecita habıa tenido la misma idea que yo, y estaba alli delante andando entre las tum-

bas.

De pronto me detuve mirando a la salida, pero ella me sintio, y volviendose sonriò, ¡ Que placer¹, Podía sonreir aun¹ no estaba tan triste. Alcancela y tomandola del brazo con mucha gravedad, sin decir palabra, mientras ella me iba mirando satisfecha de leer en mis ojos mi burlòn enfado.

-¡Señora!-comencé trágicamente.

-¡ Caballero!-repuso con voz fingida.

Entonces quise reir, y Lvangelina se apresuro a decirme con su voz y sus maneras acostumbradas

-, l'or piedad, callate, estamos en el campo santo!

- —, les cierto—murmurc—estamos en el campo santo! —Y añadi adaptando la voz al lugar —¿ Como te ha ocurrido la misma idea que à mí?
  - Como te ha ocurrido a ti la misma idea?
  - -- ¿ Y como has llegado antes que yo ?
    -- Es un secreto-- repuso en voz baja.

—De verdad no lo entiendo Estabamos los dos fuera de camino y tengo las piernas mas largas que tu.

- No quiero hacerte sufrir- me dijo como haciendome una gran conhanza-he venido en coche

Golpee mi frente y exclamé como inspirado , Comprendo ' » y mi mujer termino diciendo , Bravo ' »

Entonces fue imposible contener la risa: pero reimos con discreción.

-Somos viejos-comenzó a decir mi mujer-somos

casi abuelos, y hacemos como los chicos y tal vez ofendemos à los muertos.

—No tengas semejante escrupulo—añadi alzando la voz un poco para que me oyeran los muertos más



proximos a nosotros—si los muertos pueden ornos les sera grata esta serena alegría que visita sus tumbas. Venimos siempre al cementerio a decir a los muertos que se padece en la vida y que quisiéramos reunirnos pronto con ellos. Ellos se alegraran de saber que en la vida se ama aún, y que cuando se ama mucho, casi casi no se sufre.

Evangelina estrechó mi brazo agradecida a mis palabras, y se separó de mi para enderezar una cruz puesta como señal sobre una fosa recién cubierta. Luego proseguimos silenciosos el camino.

—l.e he traido flores—dijo al poco rato Evangelina, enseñandome un ramito de violetas que ocultaba bajo la manteleta.

Tome las violetas gravemente, y aspirando su perfume, mire a mi mujer en los ojos. No estaba triste, no le temblaba la voz; pero aún no estaba seguro de que a la vista de la tumba de su padre...

Hela aqui... he ahi el sauce que oculta la columnita entera, sobre cuyo capitel se ven dos coronas entrelazadas: A mi padre—A mi abuelo.

Evangelina se separa de mi corriendo a arrodillarse delante del sepulcro.

Quedeme yo a la espalda buscando con la mirada el rosal en flor... Poco despues mi mujer se volvio, levantando la cabeza para enseñarme que no lloraba. No me parecía cierto y sin pensar le dije « bravo »

Se levantó y comenzamos los dos en silencio la obra de podar el sauce y el rosal leñoso.

—Cuidado—dije—no arranquemos estas hojas apegotadas una oruga inteligente las ha acomodado asi para su familia.

Evangelina se acercò a mirar dentro del tubo como por un anteojo de larga vista, luego dejò caer el ramo sonriendo. Pero no tuvo piedad con una araña que había venido a pegar sus hilos de la columna al rosal, y cuando destruyo con el pañuelo aquella bella y penosa obra, me dijo para justificarse:

-Esto no era un nido, sino una trampa.

Había pasado Mayo por el campo, el muro del cementerio no lo había podido detener; su aliento había despertado mil formas de vida entre las tumbas.

Fijando la mirada bajo la piedra de una fosa cercana, veía yo el cuerpecillo de una lagartija negra, tan inmóvil, que parecía de bronce, e inclinandome para limpiar de malas yerbas la poca tierra que aún hoy pertenece a mi suegro, puse al descubierto la entrada de un hormiguero donde se hacía un gran trabajo.

Aquellas criaturas que salian de la fosa de nuestro querido anciano para entrar de nuevo cargadas de sus preciosos fardos, parecia que estaban alli para ser interrogadas.

-. Si nos pudiesen contestar l-dijo Evangelina que no podia apartar la mirada de aquella negra y pequeña multitud...

—Te dirían que los muertos no tienen ninguna necesidad de nosotros y que debemos pensar en nuestros hijos.

Mis palabras eran solemnes, pero el acento con que las pronuncie era suave y alegre como era alegre y suave aquel día toda mi alma.

No paso nube alguna por nuestro horizonte; dijimos adios al amado anciano y nos separamos de él sin llanto y sin dolor.

Pasando cerca de una tumba, Evangelina leyó el nombre de una niña de cuatro años, y dijo tristemente:

- También los niños se mueren!

Suspire harto, pero mi egoismo se apresuró a añadir en voz baja que este peligro para dos de mis hijos había pasado, y que el tercero tenía aún que nacer.

Y suspiré otra vez.

Ni este último suspiro pudo nublar por un instante mi serenidad hacia el descontento, pero en el fondo nada deseaba.

Nada, absolutamente nada.

\* \*

Fue la palida madrecita la que, levantando el cuerpecito de la tan esperada criatura, la colocó con grandes precauciones en los brazos del abuelo.

Después dijo

—¿ Padre, estas contento → Y lo estaba leyendo en los ojos con la certeza de leer mi felicidad.

El abuelo ni siquiera contestó quiso besar a su nieta que lo miraba con gran atención, y no supo cómo, quiso acariciar la carita con la mano, y tuvo miedo de ahogarla, quiso correr con su preciosa carga toda la casa, quiso reir, quiso llorar.

llasta pocas horas antes habia acariciado en su mente la idea de un hermoso varon, robusto mas de lo preciso para aquella edad, barrigudo como el abuelo, y ante aquella recién nacida de color de rosa se preguntaba como pudo nunca desear otra.

Su mujer y su yerno lo miraban sonrientes, y la madrecita le preguntaba inútilmente

-¿Padre, estas contento?

Pues bien, no, no estaba contento y dijo

Quisiera besarla y no puedo a causa de los bigo tes, quisiera acariciarla y no puedo utilizar mas que un dedo, quisiera robarla, huir con ella y no puedo porque temo que se constipe. ¿ Cómo quieres que este contento?

Para consolar al abuelo le dijeron que la recién nacida era toda él, en los ojos, en la frente, y, por fin, hasta en la nariz.

Cuando me repiten estas cosas (porque yo soy el abuelo) me agarro gravemente la nariz como para tomar la medida y la confronto con la naricilla de la recien nacida no mas grande que un garbanzo. Hago e esceptico por decoro. Hago mas: admito que mi nina se parece tambien, aunque poco, a la abuela y un poco a la mama, y un poco (poquito de veras) a su padre.

Pero que tiene extraño parecido conmigo, no hay sombra de duda. Me lo dicen todos.



## ÍNDICE

|                       |  |   |   |  | P ha |
|-----------------------|--|---|---|--|------|
| Á mis hijos           |  |   |   |  | Val  |
| Al lector .           |  |   |   |  | 18   |
| Antes que naciese     |  |   |   |  | 11   |
| Las tres nodrizas     |  |   |   |  | 55   |
| Valor y adelante      |  |   |   |  | 113  |
| Mi hijo estudia.      |  | ٠ |   |  | 165  |
| Intermedio            |  | ٠ |   |  | 197  |
| La página negra.      |  |   | ÷ |  | 211  |
| Mi hijo se enamora, . |  |   |   |  | 247  |
| El marido de Laura    |  |   |   |  | 287  |
| Abuelo                |  |   |   |  | 357  |

UNIVERSIDAD DE CADIZ

3721452620



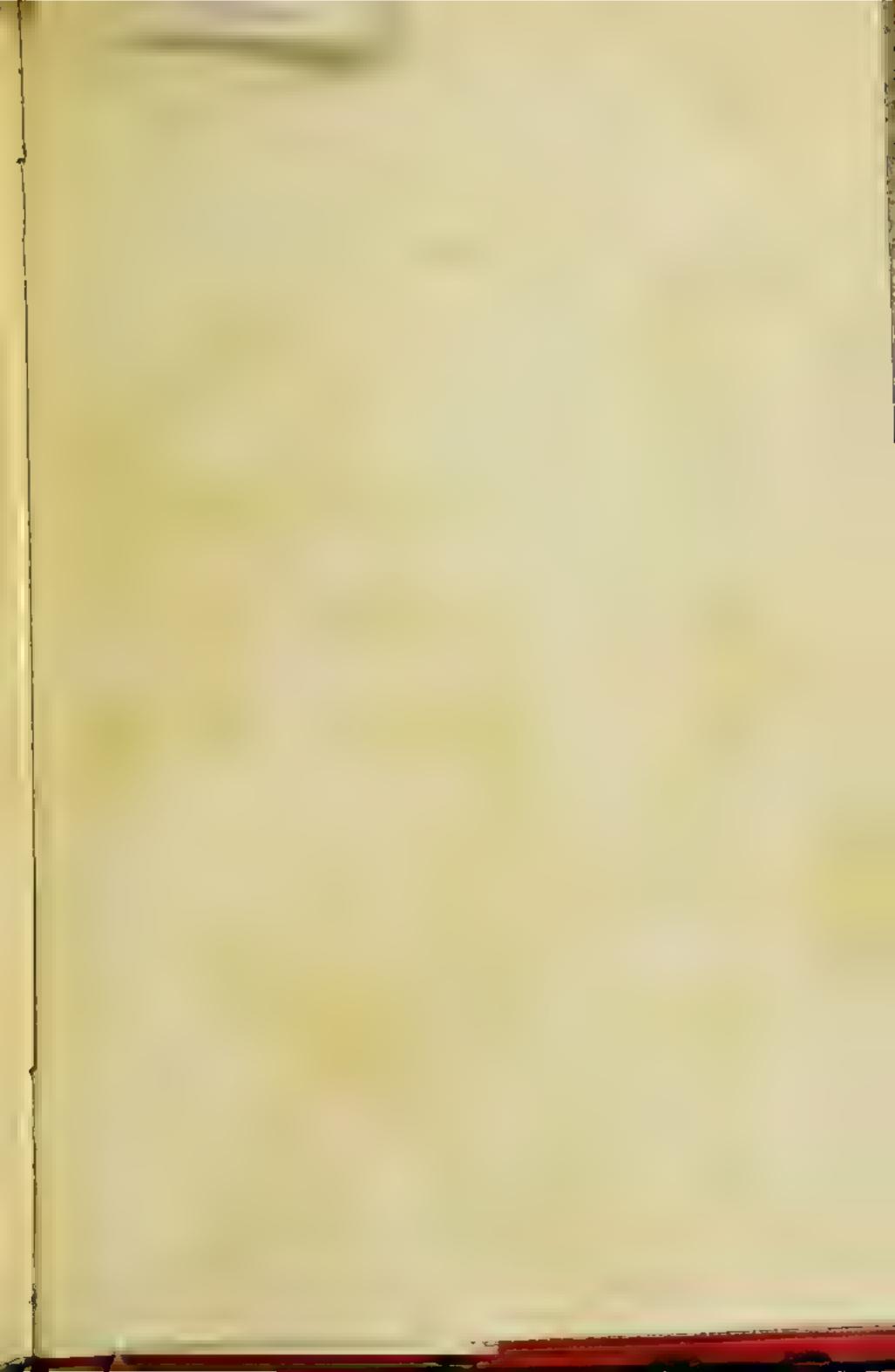

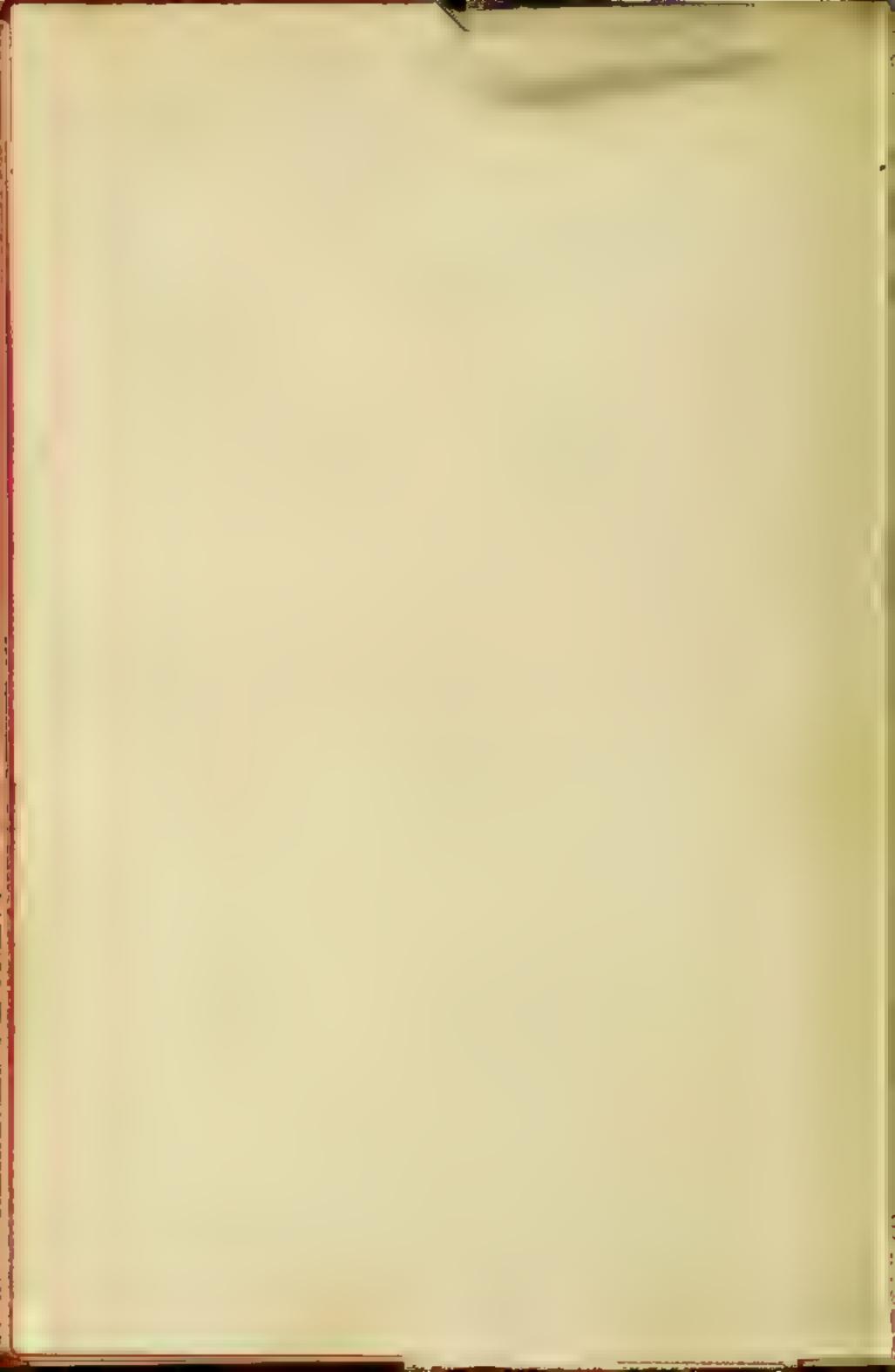







